

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

#### Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

### Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página http://books.google.com

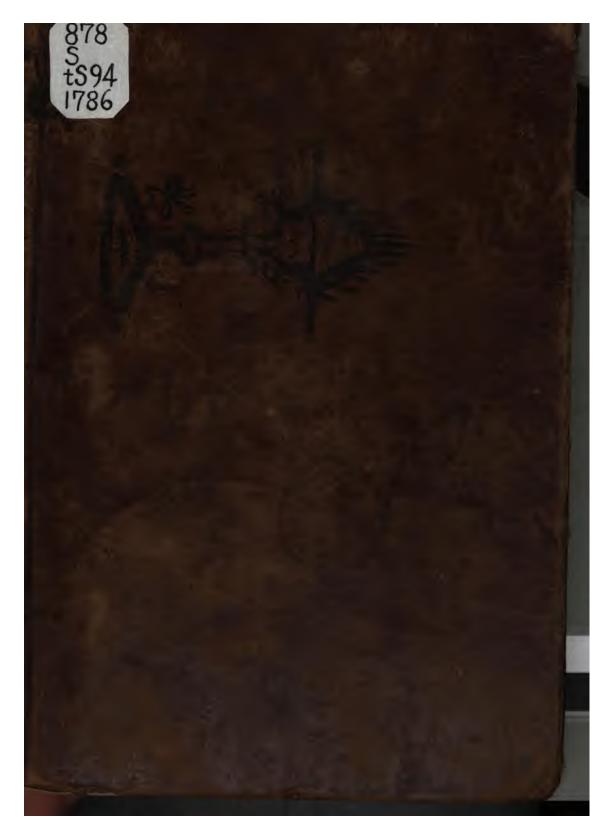





rodin's

# OBRAS

## DE CAYO SALUSTIO CRISPO,

Y LAS QUATRO ELEGANTÍSIMAS ORACIONES

DE MARCO TULIO CICERON
CONTRA CATILINA.



1844.

Solhistus Crispus, C

# SALUSTIO ···

### TRADUCIDO EN CASTELLANO

POR EL CABALLERO MANUEL SUETRO.

VAN AÑADIDAS

LAS QUATRO ELEGANTÍSIMAS Y GRAVÍSIMAS ORACIONES

# QUE PRONUNCIÓ CICERON

CONTRA CATILINA:

TRADUCIDAS IGUALMENTE A NUESTRO IDIOMA

POR EL CÉLEBRE SEGOVIANO ANDRES LAGUNA,

MEDICO DEL SUMO PONTIFICE JULIO III.



MADRID MDCCLXXXVI.

EN LA IMPRENTA DE MANUEL GONZALEZ,

CALLE DEL CLAVEL.

# CITTOULLAR

Committee Control of the Control of

THE CHARLES BURNING STREET, SAN WAY

energen sammare en vermonte de la companya de la co

### CONTRA CATIENTS

วุปกระหาน ของหมาก เพาะการเพละ พก<mark>ผสสมัย (สส. ศ</mark>กก ว

the state of British Only Fig. 1941 Charles



The Man the Control of the Control o

### PRÓLOGO DEL EDITOR.

La distinguida estimacion que las naciones cultas han hecho en todos tiempos de las obras de Cayo Salustio Crispo, y los repetidos elogios con que las han celebrado son una prueba nada equívoca de quan justamente le señaló su siglo el primer lugar entre los Historiadores Romanos.

A la pureza y genuina propiedad de la diccion, y á la elegancia, concision, claridad y nervio en el estilo se agregan en él el método, la gravedad de las sentencias, la erudicion, y finalmente las precisas qualidades que hacen perfecto á un Historiador.

Tan preciosas prendas hacian consiguiente su traduccion por las naciones amantes de las ciencias y de la literatura. En la nuestra, Manuel Sueyro, que floreció á principios del siglo XVII, varon de grande y exquisita erudicion, versado en las antigüedades, tanto sagradas como profanas, y en diversas lenguas y ciencias, con particularidad en la Historia y Ma-

te-

temáticas, traduxo con elegancia y propiedad en nuestro idioma, á instancias de algunos amigos, la Guerra de los Romanos contra Yugurta, y la conjuracion de Catilina, acreditando el acierto que tuvo en esta ocupacion, el aprecio con que fue admitida su obra del Público, y los elogios que mereció á varios hombres doctos de su tiempo. Dióla á luz en Amberes el año de 1615 en 8º marquilla, dedicándosela al Excelentísimo Señor Don Juan Hurtado de Mendoza, Duque del Infantado queriendo en esto dar una muestra de agradecimiento á los grandes favores y proteccion que le dispensaba una persona de tan alta clase, y contentar asimismo el amor y aplicacion que tenia á las letras.

Este celebrado Escritor nació en la misma Ciudad, de padres ilustres Hispano-Portugueses, y él mismo fue Señor de Voorde, Caballero del Hábito de Christo, Fidalgo de Portugal, y estuvo empleado en nuestro Palacio. Dexó escritas varias obras, que fueron bien recibidas de sus contemporaneos, y se mantienen siempre en buen concepto en la república litero

raria. Todas las imprimió en Amberes, y de ellas hace la enumeracion nuestro docto Don Nicolas Antonio en su Biblioteca Española. Falleció en Bruselas el año 1639.

En esta reimpresion hemos añadido, traducidas igualmente á nuestro idioma por la conexîon que tienen con la obra del Salustio, las quatro elegantísimas y gravísimas oraciones que contra Lucio Catilina escribió el Príncipe de la Oratoria Romana, cuyo nombre basta por sí solo para darlas la mas alta recomendacion, y no dexar duda del primor con que estan escritas, así como todas las producciones que dexó este vasto y docto ingenio para instruccion y admiracion de la posteridad. Esta traduccion se la debemos á Andres Laguna, Médico del Emperador Carlos V, y del Pontífice Julio III, uno de los mas célebres Escritores de España, honor de Segovia, su patria, y muy apreciado de los extrangeros por los muchos y excelentes tratados que compuso sobre varias materias; en los que hizo resplandecer la ciencia que fue adquiriendo desde su juventud, auxiliado de la

inteligencia que tuvo de diferentes lenguas, con especialidad de la Griega y Latina, en que fue versadísimo. Llegó á extenderse su fama de modo que, segun refiere Colmenares en la Historia de Segovia, la Universidad de Colonia le pidió orase en público para consuelo de las muchas calamidades que aquella República y todas las Potencias de Europa padecian con las guerras entre Carlos V, y Francisco I de Francia; y en tan señalada ocasion acreditó notablemente su capacidad, y la general distinguida opinion que de él se tenia en aquella célebre oracion mixta que á imitacion de Terencio, bien que con mas propiedad, intituló: Europa, que á sí misma se atormenta. Hizo y publicó en Amberes, adonde se retiró despues de la muerte de aquel Pontífice. la traduccion de estas quatro oraciones el año de 1557, edad feliz de nuestra literatura; sirviéndole este trabajo para recreo del ánimo en la convalecencia de una penosa enfermedad, como él mismo lo refiere en la dedicatoria que hizo de ella al señor Don Francisco de Eraso, Secretario del Consejo de Estado de la Magestad del Señor Felipe II. La propiedad y elegancia con que están vertidas á nuestro idioma, ademas de hacerlas dignas de la atencion de los Sabios, y ser una nueva prueba de su talento, nos han dexado la pena de que no le emplease en continuar la traduccion de las obras del mismo Autor.

Estimulado de tan poderosos motivos he emprendido hacer la reimpresion de esta apreciable obra, de cuya utilidad carecia la Nacion por haberse hecho bastante rara; y ojalá que conforme á sus vivos deseos pudiera lograr asimismo generalmente de la excelente traduccion moderna que ha hecho del mismo Autor Latino, el Serenísimo Señor Infante de España Don Gabriel de Borbon; para que ademas de servirla de enseñanza y de modelo, conservase en ella eternamente una de las muchas pruebas que confirman el antiguo conocimiento que tiene de su instruccion, laboriosidad, aplicacion á las artes y ciencias, y de la benignidad con que protege á los que se distinguen en ellas.

En quanto á la hermosura, correccion de la

la impresion y grabado de la lámina del frontispicio, que representa los bustos de Salustio y Ciceron, se ha puesto el posible esmero, llevando la mira de servir dignamente al Público, y de que todo corresponda á la bondad intrínseca de la obra; y será de la mayor satisfaccion para el Editor conseguir el fin de agradarle que se ha propuesto.

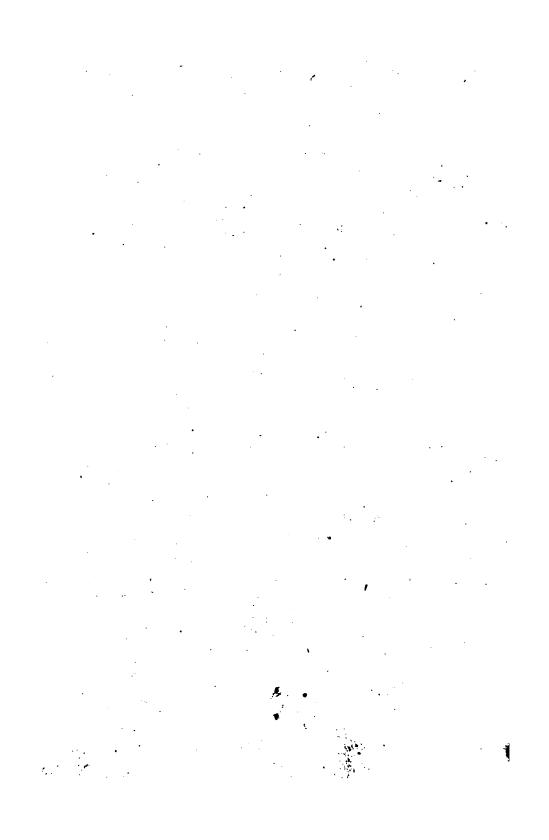



## LA VIDA

### DE CAYO SALUSTIO CRISPO.

Layo Salustio Crispo fue natural de Amiterno, lugar de los Sabinos, y nació en el mismo año en que destruyo Syla á Athenas: fue noble, y hombre de grandisimo ingenio, que empleo desde su niñez en los estudios de Roma, donde se crió y ocupó despues en servicio de la República, entregándose tambien á los vicios, que tanto atormentaban aquella gran Ciudad. Tuvo por maestro á Atteyo Pretextato, é imitó los escritos de Marco Caton: compuso la historia de la guerra de Yugurta, la conjuracion de Catilina, y otros libros de los sucesos de los Romanos, como de Mario, y Syla, y de Pompeyo contra el Rey Mitridates, en que se vió su diligencia, y la gravedad de su estilo, que alaban, entre otros muchos, Anieno Rufo, Gelio, Cornelio Tacito, y Fabio Quintiliano, que le compara á Tucidides; y la estimacion que de él hicieron se comprueba con el testimonio que de la verdad de su historia da San Agustin; á que añade el Petrarca que para referir mas puntualmente la guerra de Yugurta fue á

ver à Africa los lugares. Fueron sus amigos muchos varones insignes, como Cornelio Nepos, Mesala, y Nigidio Figulo, y Julio Cesar, que le honro con la Pretura; y Salustio por adularle se atrevió á ofender la fama del gran Pompeyo, cuyo Liberto Leneo compuso contra él algunas sátiras, en que escribió todos sus defectos y maldades, que no eran pocas, pues vendió la casa en que moraba su padre por redimir las penas de sus adulterios; y por andar solicitando á las matronas ilustres le excluveron del Senado los Censores: fue grandisimo enemigo de Marco Tulio, y por saber sus designios v secretos se casó con Terencia, á quien habia repudiado Ciceron: vivió sesenta y dos años; y fue tan celebrada su eloquencia en Roma, que se recitaban por toda ella en su loor estos versos:

Hic erit, ut perhibent doctorum corda virorum,

Crispus Romana primus in historia.

## GUERRA

DE

# YUGURTA

Uejanse sin razon de su naturaleza los hombres, como si con ser flaca y naturaleza breve fuese mas gobernada por la fortuna, que por la virtud; pues si la consisiderasen de otra manera, hallarian que no hay cosa de mayor excelencia y perfeccion, y que falta mas á la naturaleza la industria de les hombres, que la fuerza ó el tiempo; porque siendo el ánimo el que rige y guia la vida de los mortales, mientras busca la gloria por el camino de la virtud le acompañan el valor, las fuerzas y la fama, y no ha menester á la fortuna, que no puede dar ni quitar á nadie la bondad, industria, y otras virtudes; pero Refiriendo si, dexandose llevar de sus malos deseos, se del los sujeta á la pereza, y entrega algun dia á vicios perniciosos, despues que por su floxedad

pier\_

pierde el poder, tiempo é ingenio, entonces acusa por flaca á la naturaleza, porque cada uno atribuye á otras causas sus defectos propios; mas si tuviesen los hombres tanto cuidado de las cosas que importan como de las que no les tocan, ni han de aprovechar, antes les causan grandes peligros, tendrian tan sujeta á la fortuna, como viven sujetos á ella, y llegarian á tanta grandeza, que siendo mortales alcanzarian una fama inmortal.

Porque como estamos compuestos de cuerlos exercicios del al. po y alma, asi siguen todas nuestras acciones, las unas la naturaleza del cuerpo, y las otras las del alma; de modo, que la hermosura, las grandes riquezas, las fuerzas corporales, y otras cosas como estas, se pierden en pocos dias; pero las obras gloriosas del ingenio son como el alma, eternas; y finalmente los bienes del cuerpo y de la fortuna tienen el fin como el principio, y todas las cosas nacidas perecen y van envejeciendo despues que crecieron, mas el ánimo no se corrompe, porque es inmortal, y como gobierna el genero humano lo comprehende todo, sin ser comprehendido; y por eso nos debe parecer mayor la maldad

de algunos, que solo viven en el ócio y en sus excesos, dejando por su negligencia entorpecer el ingenio, que es el mayor bien que poseen los mortales, particularmente quando tiene tantos y tan diversos exercicios el ánimo, con que se adquieren las honras mayores; de que segun juzgo, no merecen ser malicia de deseados en este tiempo los gobiernos, ma-aquel tiemgistrados, y todos los cargos de la República, pues no se estima la virtud; ni los que indignamente alcanzaron la autoridad quedan con ella mas seguros ú honrados. Pues aunque se pueda gobernar por fuerza la patria y los dendos, y castigar los delitos, mo conviene hacerlo siempre, y menos quando las mudanzas de todas las cosas son indicios de muer+ tes, destierros, y otros males; porque es grandisimo disparate trabajar en vano, y no buscar con cansarse mas que odios; sino es que alguno tenga un tan ruin y danoso deseo, que procure entregar en manos de pocos sunhonra y libertad. The concern annum of

Pero de todos los trabajos del ingenio Alaba la ninguno trae mayor fruto que la memoria de las cosas pasadas; de cuya virtud, ya que tra-

aus gué aus

taron muchos, no tendré que decir, para que tambien no me juzguen por tan vano, que quiero con alabarle ensalzar mas mi estudio; y creo que habrá algunos, que como me resolví en apartarme de los negocios de la República, dirán que nació de la ociosidad este trabajo mio tan grande y tan provechoso, particularmente aquellos que tienen por la mayor industria usar de cumplimientos con el pueblo, y ganar su favor con convites; que si considerasen los tiempos en que alcancé las dignidades, y las personas que no las pudieron alcanzar, y despues qué suerte de gente ha entrado en el Senado, entenderian sin duda que mas me obligó á mudar de parecer la razon que la pereza; y que de mi ociosidad sacará mayor provecho la República, que de los trabajos de otros; porque muchas veces he oido que Quinto Máximo y Publio Scipion, y otros hombres insignes solian decir, que quando ponian los ojos en las imagenes de nuestros mayores, les incitaban sumamente el ánimo á la virtud; no porque tuviese en sí tanta fuerza aquella cera y figura, sino porque con la memoria de sus hechos se en-

cen-

cendian estos varones ilustres, que no podian tener sosiego hasta haber igualado con sus hazañas la fama y gloria de los otros; mas ahora al contrario, no compite nadie con sus antepasados en bondad ni industria, sino en riquezas y gastos; y tambien los que no tienen calidad, y que solian por su virtud ser preferidos á los nobles, procuran los puestos y honras, mas por trazas y negociaciones, que por buenos medios; como si la (a) Pretura, el (b) Consulado, y otros oficios semejantes fuesen de suyo honrosos y grandes, y no se estimasen conforme al valor de los que los exercen. Pero he pasado mas adelante, y mas libremente con el disgusto que recibo de las costumbres de la Ciudad. Ahora vuelvo á mi propósito.

He de escribir la guerra que el Pueblo Romano traxo con Yugurta, Rey de los Numi-

<sup>(</sup>a) El cargo del Pretor, que era el segundo en la República Romana; y diósele este nombre, segun dice Varron, porque después de Consul præerat populo. Hubo en diversos tiempos varios Pretores en Roma; pero precedia á todos el de la Ciudad, cuyo oficio era diputar los jueces, dar la forma del juicio, y solicitar la execucion.

<sup>(</sup>b) La dignidad de Consul, el cargo mas principal entre los Romanos: introduxose despues que Junio Bruto echó de Roma á los Reyes.

midas (c), asi porque fue grande y atroz andando tan dudosa la victoria, como porque entonces se comenzó á resistir á la soberbia de los nobles, y confundió esta contienda todas las cosas Divinas y humanas, y llegó á tanto el furor, que no se acabaron las diferencias de los Ciudadanos, sino con la guerra y destruccion de Italia; mas antes que decláre el principio de estas cosas repetiré algunas, para que con ellas se entiendan y conozcan mas facilmente las demís.

En la segunda guerra contra los Cartagineses, en que el Capitan de los enemigos Anibal habia quebrantado la grandeza del nombre Romano y las fuerzas de Italia, Masanisa (d), Rey de Numidia, á quien recibió por amigo Publio Scipion (el que por su virtud tuvo despues el nombre de Africano) hizo muchas y muy señaladas hazañas, con que des-

<sup>(</sup>c) O Nomadas, que quiere decir en Griego pastores; porque aquellos pueblos andaban siempre en los campos tras sus ganados, y la mayor parte de ellos moraba en chozas.

<sup>(</sup>d) Juan Leon, i quien cità Ortelio, dice que esta Region se llama Biledulgerid; y Luis del Marmol Caravajal pone el mismo nombre mas distintamente, y de esta manera: Beled el Gerid, que es la tierra de los dátiles.

despues de vencidos los Cartagineses y preso el Rey Siphax, que poseía en Africa un Reyno grande y poderoso, le hizo donacion el Pueblo Romano de todas las villas y tierras que habia tomado, y asi conservamos siempre con mucha honra la amistad de Masanisa, que acabó de la misma manera su vida é imperio, dexandole todo á su hijo Micipsa, porque ya habian muerto sus hermanos Masanisa.
Hereda su Mastanabal y Gulusa.

Este Micipsa engendró á Adherbal Hiempsal; y crió en su casa, tratandole del Y tio de Yugurta. mismo modo que á sus hijos á Yugurta, hijo de su hermano Mastanabal, que quedó desheredado de Masanisa por no ser legítimo, el qual en llegando á los años de la juventud tuvo muy buen talle y grandes fuerzas; pero corromper de los vicios ni de la ociosidad, autes conforme à la costumbre de aquella nacion, iba de ordinario á caballo tirando el dardo, y corriendo con sus iguales, y aunque se aventajaba á todos, era bien quisto de todos, y tambien empleaba lo mas del tiempo en cazar, siendo el primero, ú de los pri-

meros que herian al leon ó á las otras fieras; y con ser el que mas hacía, era el que menos hablaba de sí mismo; y si bien Micipsa se holgaba al principio con esto, pareciendole que la virtud de Yugurta sería para mayor gloria de su Reyno, todavia viendo que el mozo crecia cada dia, y que el era viejo, y sus hijos niños, se turbó brabamente, revolviendo en su ánimo varias cosas; atemorizábale el natural de los hombres inclinado á reynar, y aparejado á satisfacer su codicia, y demas de esto la oportunidad que le daba su edad y la de sus hijos, y que muchas veces la esperanza de la presa hacía olvidar la razon á los que eran mas amigos de ella, á que se añadia la afliccion que los Numidas tenian á Yugurta, y asi temia que si le hiciese matar, causaria alguna sedicion ó guerra. Hallándose metido en estas dificultades. despues que vió que ni por fuerza ni por maña podia oprimir á un hombre tan favorecido del pueblo, determinó de exponerle á los peligros, y tentar de esta manera á la fortuna, sabiendo que Yugurta era arriscado, y deseoso de la gloria militar; y asi enviando

alguna caballeria é infanteria al socorro de los Romanos, que hacian guerra á (e) Numancia, le hizo Capitan de los Numidas que iban á España, esperando que facilmente le matarian, ó por mostrar su ánimo, ó por ser tan valerosos los enemigos, aunque sucedió muy al revés de lo que él imaginaba.

Porque Yugurta, como era dotado de un ingenio pronto y vivo, luego que conoció el natural de Publio Scipion, que entonces era General de los Romanos, y las costumbres de los enemigos, con gran trabajo y cuidado, obedeciendo con notable modestia, y ofreciendose muchas veces á los peligros, vino á ganar en pocos dias tanta reputacion, que le amaban sumamente los nuestros, y no le temian menos los Numantinos; y era realmente (lo que es tan dificultoso) atrevido en la batalla, y prudente

en

<sup>(</sup>e) De esta Ciudad dice Ambrosio de Morales en el lib. 7. de la Cronica general de España lo siguiente: Estaba puesta en el fin Septentrional de los Celtiberos en los pueblos llamados entonces Arevacos, poco mas de una legua mas arriba de donde ahora está la Ciudad de Soria, á la puente que llaman de Garay, junto al rio Duero, y pocas leguas abaxo de su nacimiento en un collado pequeño, y no muy sevantado.

en el consejo; trayendo una cosa consigo en la providencia el temor, y la otra en el atrevimiento la temeridad; y asi le encomendaba Scipion las empresas mas peligrosas, teniendole entre sus amigos, y favoreciendole mas cada dia, pues nunca se servia en vano de su asistencia ó consejo. Juntábase con esto la grandeza de su ánimo y sagacidad con que habia grangeado la amistad de muchos Romanos.

Andaban en aquel tiempo en nuestro exercito muchos hombres, asi nobles como de poca calidad, que anteponian las riquezas á la virtud y honra, gente revoltosa, y que tenia poder en Roma, y mas opinion con los confederados de la que merecian; estos encendian mas el ánimo ya encendido de Yugurta, diciendole, que si muriese Micipsa gozaria él solo del Reyno de Numidia, pues era hombre de tanto valor, y se vendian todas las cosas en Roma; pero despues que Publio Scipion, habiendo arrasado á Numancia, determinó de volverse á su casa, y tornar á enviar los socorros, llevó al (f) Pretorio á

Yu-

<sup>(</sup>f) La casa o tienda del General.

Yugurta, habiéndole en una plática que hizo á todo el exercito alabado y honrado tambien con ricos dones, y alli le aconsejó en secre-Aconseje to, que mas procurase en general que en Yigurra el modo con particular la amistad del Pueblo Romano, y gue debia no se pusiese á usar de liberalidades con algunos, porque se compraba con peligro de pocos, lo que era de muchos; y si quisiese perseverar en sus virtudes, la misma gloria, y el Reyno se le ofrecerian, pero si se diese demasiada priesa, se perderia su dinero, y él juntamente; despues que le dixo esto le despidió, dandole cartas para Micipsa, en que le escribia lo siguiente:

El valor de tu Yugurta se ha señalado mu- do por el s cho en la guerra de Numancia de que sé muy Micipsa. bien que te holgarás, y de la aficion que le tenemos por sus merecimientos, y asi procurarémos que halle la misma en el Senado y Pueblo Romano; y por la amistad que contigo profeso, te doy el parabien de que tengas un hombre digno de ti, y de tu abuelo Masanisa. Quando vió el Rey que las cartas del General certificaban lo que habia divulgado la fama, movido asi de la virtud como de la fortuna del hom-

hombre, inclinó su corazon, y comenzó á obligar con beneficios á Yugurta, y luego le adoptó, nombrandole en su testamento por qual le heredero, como á sus hijos; y de alli á poerede cos años viendose ya consumido de la enfermedad y vejez, delante de sus amigos, y parientes, y de Adherbal, y Hiempsal sus hijos dixo, segun refieren, estas palabras á Yugurta:

e hizo

Viendote, d Yugurta, despues de la muerplática te de tu padre, niño, y sin esperanzas ni riquezas, te recibi en mi Reyno, pareciendome que por los beneficios que te hacia no me tendrias menos amor que mis hijos; y no me engañé en esta opinion, porque sin tratar de otras grandes é ilustres hazañas, ultimamente volviendo de Numancia me honraste á mi y á mi Reyno con tu gloria; y con tu virtud aseguraste de todo punto la amistad que habia entre nosotros y los Romanos, tornando á ilustrar en Es-- paña el nombre de nuestro linage; y alcanzaste finalmente la cosa mas dificultosa que hay entre los mortales, venciendo la envidia con tu fama. Ahora que la naturaleza pretende limitar el curso de mi vida, te amonesto y ruego por esta

mi diestra, y por la fe del Reyno, que ames á estos que son tus deudos mas cercanos, y que por mis beneficios te llaman hermano, y que no quieras mas juntarte con los extraños que conservar à tu sangre; porque no defienden al Reyno los exercitos ni tesoros, sino los amigos, que no se pueden forzar por armas, ni ganar por dineros, pues se adquieren con buena correspondencia y fidelidad; y ¿quien es mas amigo del hermano, que el hermano mismo? d squién hallará lealtad en un extraño, habiendo sido enemigo de los suyos? yo os entrego á vosotros un Reyno seguro, si fueredes buenos, pero instable si fueredes malos; porque con la concordia crecen las cosas pequeñas, y con la discordia se acaban las mayores; y tu eres, o Yugurta, el que has de poner orden, para que no suceda algo en contrario; porque en qualquier contienda que se ofrece, aunque reciba agravio el que es mas poderoso, se juzga que por serlo hace agravio á los demas; pero vosotros, Adherbal y Hiempsal, respetad á un varon de tanta virtud, é imitadle, procurando que no parezca que he adoptado á mejores hijos, que aquellos que he engendrado. Yugurta aunque sabía que

todas estas palabras del Rey eran fingilas, le respondió entonces benignamente, y de alli

y de allí á pocos dias murió Micipsa.

Despues que, conforme à la costumbre de los Reyes, le hicieron las obsequias con gran magnificencia, se juntaron para tratar de todos los negocios; pero Hiempsal, que era el mas mozo, y naturalmente feróz, y que ya antes solia menospreciar á Yugurta, como de menor calidad, pues no la tenia de parte de su madre, se sentó al lado derecho de Adherbal, para que Yugurta no quedase en medio de los tres, que esto tienen por honra los Numidas; y aun despues importunándole su hermano, apenas pudo acabar con él que se pasase al otro lado; y alli discurriendo de muchas cosas tocantes á la administracion del Reyno, entre otras propuso Yugurta que convenia revocar todas las órdenes y decretos que se habian hecho en los Las pala- últimos cinco años, porque en aquel tiempo bras que habia ya con la vejéz perdido parte de su los dos hi-jos de Mi-jos de Mi-cipsa y Yu. juicio Micipsa; á que le respondió Hiempsal que era muy contento, porque en aquellos tres postreros años habia el llegado á ser Rey

por medio de la adopcion; palabras que penetraron mas de ·lo que ninguno pensó el pecho de Yugurta; y asi desde aquella hora fatigado de la ira y del temor, maquinaba y andaba preparando y trazando los medios para oprimir á Hiempsal; mas como estas cosas pidiesen tiempo, y no se aplacase su ánimo feróz, se resolvió á salir de qualquier manera con su intento.

Habian acordado en la primera junta que como queda dicho, hicieron los Reyes, que por excusar diferencias dividiesen los tesoros y límites del Reyno de cada uno; y asi señalaron los dias para entrambas estas cosas en que habia de preceder la distribucion del dinero, y entre tanto se fue cada qual por su parte á los lugares que estaban mas cerca de aquellos en que se guardaban los tesoros; acaso alojaba Hiempsal en la Villa de Thirmida tos lictores en casa de un Lictor, que era el que iba mas Romanoso cerca de la persona Real, y siempre habia con una hasido muy amigo y favorecido de Yugurta; el ces sin ellaqual viendo que la fortuna le ofrecia tal ministro, le hizo grandes promesas, para que como si fuera á visitar su casa mandase hacer

llaves falsas de todas las puertas, porque las verdaderas se llevaban á Hempsal, y que quando fuese hora él vendria con una buena tropa. Cumplió luego el Numida lo que se le habia encargado, y segun estaba ya instruido, metió de noche en la casa los soldados de Yugurta; los quales despues que entraron en ella fueron luego buscando cada uno por diferente parte al Rey, degollando á los que dormian, ó les salian al encuentro. Escudriñaban los lugares secretos, entrando por fuerza en los que estaban cerrados, y asi lo confundian todo con el ruido y las voces, hasta que hallaron á Hiempsal, que se escondia en la choza de una criada, donde se habia huido al principio con el miedo, y por no tener noticia del lugar; y los Numidas conforme á la orden que se les habia dado, traxeron su cabeza á Yugurta.

Muerte de Biempsal.

Pero la fama de una maldad tan grande corrió luego por toda Africa, y causó notable temor en los que solian estar sujetos á Oue dio Micipsa. Dividieronse en dos vandos los Nuprincipio a midas; y aunque la mayor parte seguia a Adherbal, favorecian al otro los mejores sol-

da-

dados, y asi juntó Yugurta el mayor exercito que pudo, y rindiendosele las ciudades unas por fuerza, y otras por voluntad, procuraba ocupar toda la Numidia; y Adherbal, aunque habia enviado embaxadores á Roma que declarasen al Senado la muerte de su hermano, y su estado; confiandose en la mucha gente que tenia, se apercibia para la ba- En que fre talla; mas despues que vino á darla fue ven-Adherdal. cido, y huyó á la (g) Provincia, y de alli á N huyó 1 Roma.

Entonces Yugurta habiendo alcanzado su deseo, y apoderadose de todan lan Numidia, como no le faltaba tiempo para ponderar su maldad, comenzó á temer al Pueblo Romano, no teniendo otra esperanza contra su ira que la avaricia de los nobles, y su dinero; y asi de alli á pocos dias envió embaxadores á Roma con mucha plata y oro, ordenándoles sus que primero contentasen con dádivas á sus gurta. amigos viejos, y despues procurasen votros nuevos; y finalmente, que no tardasen en grangear á qualquiera que pudiesen obligar con

g) Asi llamaban los Romanos a qualquier Reyno que adquirian o g anaban en la guerra.

liberalidades; de modo, que habiendo llegado á Roma, y conforme á la instruccion enviado grandes presentes á los que eran huespedes de su Rey, y obligados á hospedarle, y á otros que en aquel tiempo podian mas en el Senado; hubo luego una tan extraña mudanza; que en lugar del ódio que le habian cobrado, apoyaban y ayudaban todos los nobles á Yugurta, é inducidos parte con la esperanza, y parte con el premio, iban á rogar á todos los Senadores que no diesen alguna sentencia cruel contra Yugurta; y asi despues que estuvieron bien asegurados los embaxadores, señalaron á entrambas las partes dia en que diesen sus razones en el Senado; y entonces dicen que habló Adherbal de esta manera: ib the visit of the sol of the sol of the sol

Padres Conscriptos: Micipsa mi padre me Adherbal encargo à la hora de su muerte que solo pensase do. ..... sener el gobierno de Numidia y y que tocaba á vosotros el derecho y el imperio; y que tambien procurase, asi en paz como en guerra, hacer los mayores servicios al Pueblo Romano, y que de vosotros hiciese la misma cuenta que de mis propios parientes y aliados; porque cumpliendolo asi, ha-

hallaria en vosotros amistad, riquezas, exercitos, y la defensa de mi Reyno; y siguiendo yo estas ordenes de mi padre, vino Yugurta, el peor hombre de todos los que sustenta la tierra, y menospreciador de vuestro Imperio, á quitarme el Reyno y los bienes, aunque soy nieto de Masanisa, y por razon de mi orizen, confederado y amigo del Pueblo Romano. Bien quisiera, Padres Conscriptos, que ya que habia de llegar à esta miseria, pudiera por mis servicios, y no por los de mis mayores, pediros socorro, y que por esta causa me le debiera dar el Pueblo Romano, y que no tuviera necesidad de él, o que, si la tuviera, me valiera de esto como de cosa debida; pero como los que viven bien, viven poco seguros, y no podia yo saber la intencion de Yugurta, me retiré debaxo de vuestro amparo, para daros molestia antes de haberos servido, que esto es lo que mas me hace sentir mi desgracia; á los otros Reyes habeis recibido por amigos despues que los veneisteis, o ellos procuraron vuestra amistad en sus peligros; pero mis antepasados se confederaron con el Pueblo Ramano en el tiempo que hacia la guerra à los Cartagineses, y quando merecia cia ser mas estimada su fidelidad, que su asistencia; y asi no permitais, Padres Conscriptos, que yo, que soy de esta sangre, y nieto de Masanisa, os pida socorro en vano; porque si no tuviera otra causa mas para alcanzarle que mi miserable estado (pues no ha mucho que era Rey, y por mi linage, fama y riquezas poderoso, y ahora consumido de trabajos, y pobre, aguardo el favor ageno) todavia tocaba á la Magestad del Pueblo Romano prohibir las injurias, y no sufrir que el Reyno de alguno creciese con maldades. Mas á mi me echaron de las tierras que dió el Pueblo Romano á mis antecesores, de donde vosotros, acompañados de mi padre y abuelo, desterrasteis á Syphax y á los Cartagineses. Vuestros beneficios, Padres Conscriptos, son los que me han quitado; vosotros sois á quienes en mis agravios han menospreciado, ¡ o miserable de mí! ¿ en esto habian de venir á parar, o Micipsa, padre mio, tus beneficios, que aquel á quien igualaste á tus hijos, y diste parte en tu Reyno, sea el que mas procura verter tu sangre? ¿ no gozará pues algun dia de sosiego nuestro linage? ¿andará siempre revuelto en sangre y guerras, y desterrado? Mientras floi.,

florecieron los Cartagineses, padeciamos muy justamente sus crueldades; teniamos los enemigos cerca, y á vostros, que erades nuestros amigos, lexos, y consistia toda nuestra esperanza en las armas; mas despues que se echo aquella peste de Africa, gozabamos con alegria de la paz, ya que no teniamos ningun enemigo, si acaso no queriades vosotros que le tuviesemos; pero ahora de repente Yugurta con una audacia intolerable, y gloriandose de su alevosia y soberbia, despues de haber muerto á mi hermano, que era su deudo, usurpo su Reyno, como si fuera la presa ganada por su maldad; y quando vió que no me podia coger con el mismo engaño, y que de ninguna cosa me temia yo menos que de su violencia, o de la guerra, viviendo debaxo de vuestro Imperio, me privo de mi patria y de mi casa, trayendome á tal pobreza, y tantas calamidades como veis, y que en qualquiera parte estoy mas seguro que en mi Reyno propio. Yo me persuadia, Padres Conscriptos, por haberlo oido decir á mi padre, que los que habian de conservar vuestra amistad, habian de pasar mucho trabajo, mas que con ella se aseguraban de todo punto contra todos;

lo que pudo hacer nuestra casa fue lo que hizo, sirviendoos en todas vuestras guerras; ahora está en vuestra mano hacer que vivamos con paz y quietud. Padres Conscriptos, dos hijos dexó mi padre, y pensó que por sus beneficios sería Yugurta como hermano nuestro; pero este mató al uno de ellos, é yo, que soy el otro, apenas escapé de sus crueles manos; ¿qué haré, o á quién llegaré primero, pues soy tan desgraciado? Ya acabaron todos los que solian amparar mi linage. Mi padre, como era fuerza, cumplió con su deuda natural, mi pariente quitó la vida contra toda razon á mi hermano, y por diversas maneras destruyo á los deudos, amigos, aliados, y á todos los mios, poniendo algunos en cruz, echando otros á las fieras, y á pocos que dexo vivos los tiene metidos en las mazmorras, donde con tristeza y llanto pasan su vida peor que la muerte. Si todas las cosas que he perdido, si todos los amigos, que ahora con diferente nombre me persiguen, me quedasen todavia, sucediendome algun mal de improviso, à ninguno imploraria, Padres Conscriptos, sino á vosotros, á quienes, por la grandeza del Imperio, conviene guardar la justicia, y reprimir las injurias; ahora que

me hallo desterrado de mi patria, solo, y desposeido de toda mi honra y dignidad, ¿ á quién, acudiré, o á quién invocaré? ¿ á las naciones y Reyes que nos aborrecen, porque conservamos vuestra amistad? ¿o á que parte podré ir do no se hallen muchos rastros de las ruinas causadas por mis mayores? ¿ tendria por ventura compasion de vosotros alguno que hubiese sido en otro tiempo enemigo vuestro? finalmente nos ordeno Masanisa, Padres Conscriptos, que no respetasemos á nadie sino al Pueblo Romano. y que no hiciesemos liga ni tratos con otros; porque en vuestra amistad hallariamos todo el socorro que nos fuese necesario; y si se mudase la fortuna de esta República, que pereciesemos juntamente, mostrando nuestro valor; pero ahora, por la benignidad de los Dioses se aumenta y florece vuestro imperio, y todos le sirven y obedecen, para que mas facilmente podais im--pedir los ultrajes que se hacen á vuestros confederados; solo temo que la amistad que algunos tienen en secreto con, Yugurta, no los haga apartar de la razon; porque oigo que andan haciendo grandes diligencias, solicitando é importunando á cada uno de vosotros en particular,

lar, que no resolvais nada contra el ausente, sin conocimiento de la causa, porque son fingidas mis palabras, y no me han obligado á que huyese, pues podia quedar en mi Reyno: ojalá vea yo á aquel que con su gran maldad me ha puesto en aqueste estado fingir estas cosas, y que algun dia teneis vosotros o los Dioses inmortales cuidado de las cosas humanas; para que el que ahora triunfa y se jacta de sus maldades, sea atormentado de todos los males, y pague las justas penas de la ingratitud que ha usado con mi padre, de la muerte de mi hermano, y de mis miserias; y tu, o hermano mio, á quien únicamente amaba, aunque contra toda razon te quitaron la vida antes de tiempo, pienso que te debes holgar, mas que quejar de tu muerte, pues no perdiste con la vida el Reyno, antes escapaste del destierro, de la huida, de la pobreza, y de todas estas desgracias que me afligen; pero yo miserable, que me hallo rodeado de tantas, y echado del Reyno de mi padre, estoy hecho un espectáculo de la fortuna humana, dudoso en lo que he de hacer; ¿ procuraré la venganza de tus injurias, viendome sin socorro alguno, o mirare por mi Rey-

no, si tiene otro el poden de darme la vida y muerte? Pluguiese à los Dioses que con un fin honroso le pusiese à mis desdichas, para que no despreciasen mi vida, si cansado de males sufriere las afrentas. Pero ahora que aborrezco la vida, y no se me concede la muerte sin deshonra, os ruego, Padres Conscriptos, por amor de vuestros hijos y padres, y de vosotros mismos, y por la magestad del Pueblo Romano, que remedieis mi adversidad con resistir al agravio, no permitiendo que el Reyno de Numidia, que es vuestro se destruya con tal maldad jy con el derramamiento de nuestra sangre.

Despues que acabó de hablar el Rey, los embaxadores de Yugurta, confiados mas en sus cohechos que en la razon; respondieron en pocas palabras : Que los Numidas habian Respuesta muerto á Hiempsal, por su crueldad, y que xadores de Yugurta. Adherbal, habiendo movido la guerra sin causa, ahora que habia sido vencido en ella, se quejaba, porque habian resistido á sus injurias: que Yugurta pedia al Senado que le tuviesen por el mismo que habian visto en Numançia, y no antepusiesen las palabras de su enemigo á sus servicios; y con esto salieron los unos y los

Bilugardo otros de la Curia pues habia de tratar luen los senado: go de este negocio el Senado: los que favorecian á los embaxadores, y la mayor par-

Senado.

te de los Senadores, que habian sobornado, no hacian caudal de las palabras de Adherbal, ta la mayor celebrando el valor de Yugurta, y con gran aficion, y en voces altas defendian el crimen y la maldad agena, como su honra propia; pero algunos; que al contrario preferian el derecho y la razon á las riquezas, decian que era justo dar socorro á Adherbal, y vengar rigurosamente la muerte de Hiempsal; y el que mas insistia en esto era Emilio Scauro, hombre noble, pronto, é inquieto, deseoso del gobierno y de las riquezas y honras, aunque disimulaba con grande astucia sus vicios; y como vió la desvergiienza y poco recato con que procedia el Rey en sus negociaciones, temiendo, como sucede en semejantes casos, que una infamia como esta le causaria ódio, reprimió sus ordinarios deseos.

Pudieron todavia mas en el Senado los Pero no pudo salir con su in- que posponian la verdad al favor y dinero, y tento. asi se decretó que fuesen diez diputados á dividir el Reyno que habia sido de Micipsa

entre Yugurta y Adherbale. El principal de est opimio additos era Lucio Opimio hombre ilustre, y que no tenia entonces mucha autoridad en el Senado, porque siendo Consul, despues de muertos Cayo. Gracco, y Marco Fulvio Flacco, executó con brava resolucion contra la plebe la victoria que alcanzaron los nobles, y aunique Yugurta le habia tenido en Roma por uno de sus amigos, le recibió todavia con grandes cumplimientos, y prometiendole muchas cosas, hizo tanto, que vino á estimar mas el provecho del Rey que su reputacion y fe, y finalmente sus mayores bienes; y acometiendo por el mismo camino a los otros diputados, venció á la mayor parte, y pocos

Parece que la historia requiere que haga aqui

adornada con edificios y puertos.

antepusieron la fe al dinero, y en la division que hicieron señalaron á Yugurta la parte de Numidia que confina con la (h) Mauritania, mas fértil y poblada, dexando á Adherbal la otra de mayor apariencia que bondad, mas

<sup>(</sup>h) Dividiase antiguamente en Tingitana y Cesariense, que la Tingitana comprehende ahora, segun Marmol, los Reynos de Fez y Marruecos, y la Cesariense el de Tremecén.

aqui una breve descripcion de (i) Africa, y de las gentes que tuvieron con nosotros guerra ó amistad; bien que no podré referir con certidumbre las naciones y lugares que por el calor y su aspereza, y los desiertos que hay, son menos frequentados. Muchos, repartiendo el orbe de la tierra, dicen que es Africa la tercera parte de él, aunque algunos solo le dividen en Europa y Asia, atribuyendo á Europa la Africa, que tiene por límites al Occidente á nuestro mar, y el Océano, y al Oriente aquel valle que llaman los naturales (k)

<sup>(</sup>i) Descripcion de Africa, que llaman los naturales Ifiriquia, y derivan este nombre de un Rey de Arabia Feliz llamado Ifiriqui; aunque otros autores Africanos le deducen de Faracha, que en Arabigo significa cosa dividida o suelta, por separarla el mar Mediterraneo de Europa, y el Estrecho de Arabia, de Asia. Pero lo mas cierto es que tuvo origen el mismo nombre de Apher lujo, de Madian y sieto de Abraham.

<sup>(</sup>k) Catabathmon significa lo mismo que en Latin descensus, o descendimiento; y de lo que escribe en este lugar, y mas adelante Salustio, confiriendolo con lo que dicen Juan Leon y Luis del Marmol, se infiere que se incluye en los desiertos de Barca; y para mayor claridad referiré aqui las mismas palabras de Marmol: Desde los terminos Orientales de la Provincia de Mestata, que llamaron los antignos Cyrenaica, comienza un desierto muy grande, que comunmente llamamos Barca; los Alarabes de Africa le llaman Ceyrat Barca, que quiere decir el camino de la tempestad, por el qual se atraviesa para ir de Berberia a Egypto. Extiendese este desierto desde el Cabo que los modernos llaman de Arrasiltin, que Ptolomeo llama Peninsula grande, hasta Glauco Promontorio en los confines de Alexandria la vieja, por espacio de 450. leguas, y acia medio dia tiene de travesla mas de 60, leguas.

te

Catabathmon. El mar es terrible y peligroso, por los pocos puertos, la campiña fértil y buena para el ganado; pero crecen mal los arboles, y faltan las aguas del Cielo y de la tierra: los hombres son sanos, sueltos y sufridores del trabajo, la mayor parte llega á la vejéz quando no perecen por hierro ó por el rigor de las fieras; porque raras veces muere alguno de enfermedad, y tambien hay muechos animales venenosos.

Referiré brevemente las naciones que en Africa habitaron al principio, y las que despues se les allegaron, y de la manera que se mezclaron unas con otras, siguiendo en esto lo que nos interpretaron de los libros escritos en lengua (1) Púnica, que segun decian, eran del Rey Hiempsal, y lo que tienen por cosa averignada los naturales; y aunque discrepe de la comun fama, podran dar crédito á aquellos autores. Los primeros que ocuparon esta Region fueron los (m) Getulos y (n) Libyos, gen-

<sup>(1)</sup> Que se hablaba en Cartigo.

<sup>(</sup>m) Que dieron nombre a la region, que se dixo antiguamente Getulia, que confinando con la Numidia se comprehende ahora en las tierras, que como he dicho, llaman los Africanos Beled el Gerid.

<sup>(</sup>n) Tambien dexaron estos su nombre á entrambas las Libyas.

te rustica y agreste, que se sustentaban de las fieras que cazaban y de las hierbas que produce la tierra para los animales. Estos no tenian costumbres ni leyes, ni vivian sujetos á nadie; pero corriendo y mudandose de una parte à otra, se alojaban en el lugar donde los cogia la noche. Mas despues que Hércules murió en España, segun la opinion de los Africanos, con la muerte del Capitan, y con los muchos pretensores que habia para el gobierno, se deshizo luego el exercito que estaba compuesto de naciones varias; y siendo de este numero los (o) Medos, Persas y Armenios pasaron en sus naves á Africa, vose apoderaron de los lugares cercanos á nuestro mar, aunque los Persas quedaron mas ácia el Océano, y de los cascos de sus naves, que volvian ácia arriba, se servian como de chozas, porque no hallaban materiales en los campos, ni tenian medio para comprarlos ó hacer algun trueco con los Españoles; porque el ser tan grande la mar y tan diferente el len-

<sup>(</sup>e) Nacion antigua é ilustre de Asia, cuyo Imperio se transfirió de los Persas ó Persianos, que pues su nombre es tan conocido como est de los Armenios no tengo que afiadir aqui.

lenguage impedia los comercios. Estos fueron poco á poco emparentando con los Getulos, y porque tantas veces habían mudado de lugares, y tentado las tierras, se llamaron á sí mismos Numidas; y aun hoy en dia, las casas de los labradores, que ellos llaman mapalias, como son largas, y se van estrechando por los lados hasta formar el techo, representan la parte inferior de la nave. Con los Medos y Armenios se agregaron los Libyos, por habitar mas ácia el medio dia, y los Getulos mas cerca del Sol, y mas sujetos á sus calores. Estos tuvieron presto Ciudades, porque estando separados de España por el estrecho, trataban unos con otros, y los Libyos fueron corrompiendo poco á poco su nombre, llamandose en su lenguage bárbaro \* Mauros en lugar de Medos; mas los Per- \* Moros. sas se aumentaron en poco tiempo, y con nombre de Numidas, apartandose por su muchedumbre, de sus padres, poseyeron la region que está junto á Cartágo, y se llama Numidia; y despues, confiandose los unos en los otros, sujetaron con las armas ó el temor de ellas á sus comarcanos, con que creció su fama

sadas por los calores; y así en la guerra de Yugurta los Magistrados que ponia el Pueblo: Romano gobernaban muchas de las Ciudades de los Penos, y los confines que tenian últimamente los Cartagineses, y mucha parte de los Getulos y los Numidas hasta el rio (a) Melucha obedecian á Yugurta; pero todos los Mauros estaban debaxo del dominio del Rey Boccho, que no conocia del Pueblo Romano mas que el nombre, y tampoco nosotros en guerra ni en paz habiamos tenido noticia de él. De Africa y de sus moradores habemos dicho lo que era necesario para lo que tratamos. Despues que, quedando repartido el Reyno, salieron los diputados de Africa, y vió Yugurta que en lugar del temor que habia concebido, alcanzó premio por su maldad, te-

nien-

mañ el Habexa; y la otra interior, que comprehende las tierras de los Negros; Marmol la divide en Alta y Baxa, y dice que la Alta es aquella parte de la tierra, donde son los reynos de los Abisinos, y que en fella se comprehenden tambien todas las Provincias que caen sobre el mar de Arabia y el mar Roxo, y la Ethiopia de sobre Egipto. La Baxa es la tierra de los Negros, que llaman los Moros Beled ala Abid.

Library Commence of the grown of the Bark

<sup>(</sup>a) Alude mucho al nombre de este rio otro que llama Mulucan Luis del Marmol, y nace en la sierra del Atlante mayor, nueve leguas de Garciluyn, Ciudad de la Provincia de Cuz, y va á meterse en la mar junto a la Ciudad de Cazaza; llama Ptolomeo la boca de este rio, Me-

niendo por cierto lo que le habian dicho sus amigos en Numancia, de que se vendian todas las cosas en Roma, é incitado asimismo por las promesas de aquellos cuya codicia habia satisfecho, comenzó á aspirar al Reyno de Adherbal, como hombre gallardo y belicoso, pero el á quien queria acometer era quieto, nada guerrero, blando de condicion, y como tal, sujeto á recibir agravios, pues no se hacía temer tanto, quanto temia.

Y asi de repente entró por sus tierras con un grande exercito cautivando mucha gente, vas Yugus tomando el ganado, y otras presas; y poniendo fuego á los edificios, hacía con la caballeria grandes danos por diferentes partes, y lues go se retiró con todo el campo á su Reyno, pareciendole que Adherbal, irritado de esta afrenta, se vengaria de ella con mano armada, y que así tendria ocasion para la guerra; pero Adherbal, como no se tenia por tan buen soldado, y estaba mas confiado en la amistad del Pueblo Romano que en los Numidas, envió embaxadores que se quejasen á Yugurta de estos agravios, y aunque traxeron preciando a una respuesta afrentosa, se resolvió á sufrir xalores.

antes todas las cosas, que mover la guerra, por el ruin suceso que habia tenido en ella; y con todo esto no se aplacó la codicia de Yugurta, como el que ya contaba por suyo todo aquel Reyno; y asi no con correrias, segun solia, sino con un poderoso exercito que habia jun-Le movió tado, empezó á hacer la guerra, y pretender claramente el imperio de toda la Numidia, arruinando las Villas por donde pasaba, talando los campos, y sacando presas con que animaba los suyos, y atemorizaba los enemigos.

herbal.

De modo que viendo Adherbal que las todas sus cosas habian llegado á terminos que habia de dexar el Reyno, ó conservarle por las armas, fue forzado á levantar gente, con que salió á encontrar á Yugurta, y no lexos de la mar, iunto á la Villa de (b) Cirtha, se aquartelaron entrambos los exercitos; y porque ya anochecia no se dió aquel dia la batalla, mas habiendo pasado mucha parte de la noche, y durando todavia la obscuridad, los Soldados de Yugurta, dada la señal, acometieron los quar-

<sup>(</sup>b) Constantina, que llaman los Moros Cuzutina. Es cabeza de la Provincia de Numidia nucva, que los Modernos llaman de Constantina.

teles del enemigo, poniendo en huida, ó degollando á los que estaban soñolientos ó tomaban las armas. Adherbal con algunos de á caballo se huyó á Cirtha; y si no fueran los rue desdel Pueblo, que hicieron retirar de las mu- Adherbal, y rallas á los Numidas que seguian el alcance, Cirtha. se hubiera en un mismo dia comenzado y acabado la guerra entre los dos Reyes.

. Cercó Yugurta la Villa, apretandola con Dole puse torres, galerias, y diversas máquinas, para gurta. prevenir los embaxadores, que sabía que antes de la batalla habia enviado Adherbal á Roma; pero despues que el Senado tuvo aviso de la guerra, envió tres mancebos á Africa, que en nombre del Senado y Pueblo Ro-que se con-servela paz mano declarasen á entrambos los Reyes, que entre Reves. era su voluntad y orden que dexasen las armas, remitiendo sus diferencias á la razon, y no á la guerra; porque asi competia á la honra de los Romanos, y de ellos.

Llegaron con mucha brevedad los embaxadores á Africa, usando mas de ella por haber entendido, mientras se aparejaban para el viaje en Roma que se habia dado la batalla, y estaba sitiada Cirtha, aunque no se

decia todo como pasaba; habiendo oido su: embaxada Yugurta, respondió: que no habia Y asi se notifico a cosa que mas desease ni estimase que la auto-Yugurta. ridad del Senado; y que desde su mocedad ha-

Que dis bia procurado tener buena opinion con los buedisculpas. nos; y que por su virtud, y no por malicia alcanzo el favor de Publio Scipion hombre tan ilustre, y por el mismo respeto le adoptó Micipsa para la succesion del Reyno, y no porque le faltasen hijos; y que quanto mayores hazañas habia hecho, tanto menos sufria su ánimo las injurias; que Adherbal habia intentado de matarle á traicion, y por estar advertido de ella, habia estorbado su maldad; que el Pueblo Romano no haria lo que pedian la razon y la justicia, si le privase del derecho de las gentes. Finalmente, que él enviaria presto embaxadores

con que se despibaxadores. dieron, y Adherbal no tuvo lugar para llamarlos.

Despues que entendió Yugurta que ha-Y el apre-to mas a bian salido de Africa, y que por el sitio del Cirtha. lugar no podia ganar por fuerza á Cirtha, la cercó por todas partes con trincheras y fosos, y levantando torres puso gente en ellas, acometiendo demas de esto de dia y de noche la Villa por armas ó por engaños, con ofrecer á veces premios á los defensores, y amenazarlos á veces; y exhortaba y animaba á los suyos, atendiendo con gran cuidado á todo.

Adherbal, viendo sus cosas reducidas al extremo peligro, y su enemigo mas obstinado, y que no habia esperanza alguna de socorro, ni podia, faltandole las provisiones, alargar la guerra; escogió á dos de los que con él se habian retirado á Cirtha, que eran hombres muy diligentes, y prometiendoles muchas cosas, y representandoles su miseria, les persuadió que pasando de noche por el campo de los enemigos, procurasen llegar á la mar, que estaba cerca, y de alli á Roma; los Numidas cumplieron en pocos dias su orden, y las cartas de Adherbal fueron leidas en el Senado, que contenian lo siguiente:

Adherbal despacha otra vez á Roma.

No tengo yo la culpa de importunaros tan- y tas veces, Padres Conscriptos, mas fuérzame carta á ello la violencia de Yugurta, que con tan vehemente deseo procura mi muerte, que no se acuerda de vosotros, ni de los Dioses inmortales; porque mas apetece mi sangre que todas las

Y escribió esta carta al Senado.

cosas, y asi ha ya cinco meses que me tiene cercado, aunque soy confederado y amigo del Pueblo Romano, y no me ayudan los beneficios de mi padre Micipsa, ni vuestras ordenes; pues no sé si me aprietan mas las armas que la hambre. El estado en que me veo no permite que escriba mas de Yugurta, porque ya tengo experiencia de que se da poco crédito á los desgraciados; si bien entiendo que no se acaban en mé solo sus deseos, y que no pretende con mi Reyno vuestra amistad, porque todos conocen qual de estas dos cosas estima mas; pues primero mato á mi hermano Hiempsal, y despues me echo del Reyno de mi padre. No digo que os tocan las afrentas que padeci, sino que ahora ocupa con las armas el Reyno de Numidia, que es vuestro, y me tiene sitiado, habiendome vosotros escogido por Rey de los Numidas, y los peligros en que me hallo, muestran el caudal que hace de vuestros embaxadores, y asi ¿qué cosa puede haber ya que le mueva sino vuestras fuerzas? Bien quisiera que lo que os escribo, y todo lo de que me he quejado en el Senado, fuera fingido, y que no acreditase mi miseria mis palabras; pero pues he nacido para que declarase en mí sus maldades Yugurta, no pido que me libreis de la muerte y de los trabajos, sino del poder de mi enemigo, y de los tormentos que me hará padecer; proveed en vuestro Reyno de Numidia lo que os pareciere, pero sacadme de sus crueles manos; que esto os ruego, por la magestad del Imperio, y en fe de la amistad, si aun se conserva en vosotros alguna memoria de mi abuelo Masanisa.

Despues que se leyeron estas cartas, propusieron algunos que se enviase un exercito de Africa en socorro de Adherbal, y entretanto viesen lo que se habia de hacer con Yutters.

gurta por no haber obedecido á los embazadores; pero aquellos mismos que solian favorecerle hicieron grandes diligencias para que no saliese este decreto; de suerte, que como sucede en la mayor parte de los negocios, pudo mas la pasion de algunos, que el bien comun. Con todo eso enviaron á Africa personas de mucha edad y nobleza, que habian tenido grandes cargos, y entre ellos á Marco Emilio Scauro, de quien há poco que traté, varon Consular, y que en aquel tiempo era (c)

(c) El primero del Senado.

Principe del Senado; y por el ódio que concibieron contra Yugurta, y tambien por pedirselo asi los Numidas se embarcaron dentro de tres dias, y de alli á poco aportaron á (d) Utica, y escribieron á Yugurta, que luego viniese á la Provincia, porque el Senado los habia enviado para que se viesen con él. Quando recibió el aviso de que estos varones ilustres, cuya autoridad sabía que era grande en Roma, venian à romper su designio, se turbó mucho, quedando al principio suspenso entre el temór y deseo; temia la ira del Senado, si no obedeciese á los embaxadores, mas no sabía apartarse de la maldad, porque le cegaba la codicia; y asi con ella se dexó vencer del peor consejo, y acometiendo por todas partes à Cirtha procuraba ganarla, esperando que separandose para la defensa los enemigos, hallaria por fuerza ó por engaño algun camino para la victoria; pero sucediendole esto al revés, y no pudiendo salir con CAR COLL BY

<sup>(</sup>A) Huberto Foglieta dice que es Biserta; pero Marmol y otros, que es aquel puerto yermo llamado modernamente puerto Farina por los Christianos, y por los Moros Gar el melha. Fue de las mejores Ciudades de Africa.

su intento, que era coger á Adherbal antes de ir á hablar á los embaxadores, y pareciendole que con la dilacion irritaria mas á Scauro, á quien temia mas que á todos, vino á la Yugurta, y Provincia con algunos de á caballo, y aunque de parte del Senado se le hicieron grandes amenazas, para que levantase el cerco, despues de haberle dicho en vano muchas palabras los embaxadores, se partieron sin efectuar cosa alguna.

Teniendose aviso de esto en Cirtha, los Italianos, que con su valor la habian defendido, confiandose en la grandeza del Pueblo Romano de que no los ofenderian quando la rindiesen, persuadieron á Adherbal que se en- y Adhertregase á sí y á la Villa, como le prometiese la vida Yugurta, porque de lo demás tendria cuidado el Senado; pero el, aunque le parecian todas las otras cosas mas seguras que la fe de Yugurta, con todo eso, ya que estaba en la mano de los Italianos el obligarle á esto, do de los Italianos si lo contradixese, se rindió siguiendo su pare- rindio la vicer, y luego le mandó matar con gran crueldad Yugurta. Yugurta, y despues de él á todos los mancebos de Numidia y los mercaderes, sin ninguna

dis-

distincion, asi como los encontraba armados.

Quando llegaron estas nuevas à Roma y se comenzó á tratar de ellas en el Senado, los mismos que siempre le habian amparado, á veces con el favor y á veces con sus largas, debatiendo y altercando sobre el caso, mitigaban el ódio, y si Cayo Memmio, que havalor de bia sido nombrado por (e) Tribuno de la Plebe, hombre terrible y enemigo de la autoridad de los nobles, no hubiera representado al-Pueblo Romano, que algunos de los poderosos procuraban que no fuese castigada la maldad de Yugurta, sin duda se fuera perdiendo el enojo en las dilaciones de las consultas, que tanto podian el favor y el dinero del Rey; mas el Senado, temiendo al Pueblo, que estaba informado del crimen, señaló en virtud de la ley (f) Sempronia las Provincias de Nu-

Cayo Memmio.

<sup>(</sup>e) Hubo diversos Tribunos en Roma, como los Militares, el que llamaban Tribunus Celerum, y otros; pero estos de la plebe fueron nombrados por las discordias de los nobles con los plebeyos; tenian autoridad para impedir las resoluciones de los otros Magistrados, y oponerse a sus decretos.

<sup>(</sup>f) Las Provincias del Pueblo Romano se gobernaban algunas por los Proconsules, otras por los Pretores, pero las mas importantes por los mismos Consules; y así en el Consulado de Sempronio Gracco se hizo una ley, de que las Provincias de Italia y Numidia no se encargasen sino a los Consules.

midia é Italia á los que en la primera eleccion saliesen por Consules, en la qual fueron nombrados Publio Scipion Nasica, y Lucio Bestia Calpurnio, á quien tocó la Numidia, y á Scipion Italia, y luego hicieron alistar la gente que se habia de embarcar para Africa, declarando el dinero, y las otras cosas que habian de llevar para la guerra.

Yugurta habiendo recibido diferente aviso del que esperaba, pues tenia por cierto que no habia cosa que no se vendiese en Roma, envió por embaxadores al Senado á su hijo, y con el otros dos privados suyos, dandoles gurta su bi la misma orden que á los que fueron quando mató á Hiempsal, para que acometiesen con dinero á todo el mundo; y despues que estuvieron cerca de Roma, convocó Calpurnio al Senado, para saber si sería bien recibir á los embaxadores de Yugurta, y decretóse que dentro de diez dias saliesen de Italia, en caso que no viniesen á entregar al Reyno y al mismo Yugurta. El Consul hizo notificar á los Numidas el decreto del Senado; y asi sin hacer cosa alguna se volvieron dexaron en la á su tierra.

Entretanto Calpurnio, estando ya apercibido el exercito, tomó por camaradas algunos hombres nobles y poderosos, esperando que con la autoridad de estos podria encubrir sus faltas, y uno de ellos fue Scauro, de cuyo natural y costumbres he tratado ya, porque tenia este Consul muchas y buenas pardel Consul tes, que todas corrompia la avarícia. Sufria qualquier trabajo con un ingenio muy pronto, y no era poco atentado ni poco experto en la guerra, pues no se turbaba de ningun engaño ó peligro. Pasaron las legiones por Italia á Rhegio, y de alli á Sicilia, y de Sicilia á Africa; y Calpurnio habiendo al principio hecho provision de bastimentos, entró con gran resolucion por la Numidia, cautivando mucha gente, y ganando algunas Ciudades por fuerza; mas despues que Yugurta le empezó por sus embaxadores á tentar con el dinero, y representar la dificultad de la guerra que moel via, se dexó vencer facilmente de la avaricia su corazon débil, tomando por asistente y consejero en todas sus cosas á Scauro, el qual, aunque en otro tiempo estando corrompidos muchos de su vando, persiguió bravamente al

Rey,

Rey, se dexó entonces apartar con la fuerza del oro de la justicia y razon, aprobando las a scauro. maldades; al principio solo procuraba Yugurta dilatar la guerra, pareciendole que entretanto negociaria algo en Roma por dádivas ó por favor; pero como entendió que Scauro tenia parte en el negocio, determinó de hacer con ellos en persona todo el concierto con grandisima esperanza de alcanzar la paz, y entretanto le envió el Consul por rehenes á la Villa de Vacca al (g) Questor Sextio; sí bien decia, que iba á recibir el trigo que Calpurnio habia ordenado públicamente á los embaxadores que le enviasen; porque aguardando á que se rindiese Yugurta, hacian treguas.

Y asi el Rey, conforme á lo que tenia Concitanse resuelto, vino al campo, y habiendo delan-Yugurta. te de todo el consejo dicho algunas cosas del ódio en que le habian puesto, y que le recibiesen, pues se rendia, trató con Calpurnio y Scauro otros secretos, y el dia siguiente, como

si.

<sup>(</sup>g) Cada Consul, quando iba al gobierno de alguna Provincia Ilevaba consigo un Qüestor, cuyo oficio era recibir los tributos, das las pagas á los soldados, tener cuenta con las rentas y los gastos.

muy mal el

Roma.

si hubieran pedido parecer á todos por la ley (h) Satyra, le recibieron; pero segun lo que se le habia mandado por el Consejo, entregó al Questor treinta elefantes, y muchos caballos y ganado, con no poca cantidad de plata; y Calpurnio se partió á Roma para la eleccion de los magistrados, y gozó la Numidia, y nuestro exercito de la paz.

Despues que divulgó la fama las cosas que se habian hecho en Africa, y el modo con que las guiaron, hablaban en todos los Tomóse lugares y corrillos del Consul, cobrandole noacuerdo en table ódio la plebe, y estando afligidos y dudosos los Padres en si habian de consentir una tan gran maldad, ó revocar el decreto del Consul; y ninguna cosa los impedia mas para hacer lo que era justo, que la autoridad de Scauro, que habia sido en esto el autor y compañero de Calpurnio. Pero Cayo Memmio, que (como queda dicho) era hombre muy libre, y enemigo de la nobleza y de su poder, entre las dilaciones y dudas del Se-

na-

<sup>(</sup>h) Por la qual se resolvian juntamente muchas cosas, como hagase acuerdo con Yugurta, recibanle, pues se rinde, entrégue los eléfantes, &c.

nado, juntaba el pueblo, exhortandole á la venganza, y amonestándole para que no desamparase la República y su libertad. Contaba muchas cosas, que con gran crueldad y soberbia habia hecho el Senado, procurando por todas maneras irritar los ánimos de la plebe, y porque en aquel tiempo era muy celebrada y estimada en Roma la eloquencia de Memmio, me pareció bien escribir una de las muchas oraciones que hizo, refiriendo particularmente aquella que despues de vuelto Calpurnio recitó con estas palabras:

Muchas cosas son (i) Quirites, las que me Yhizo esmueven á dexar vuestros negocios, sino me obli-. Cayo Memgase mas que todas ellas el amor de la República, pues veo el poder que tiene la nobleza, y vuestro sufrimiento, y que como no se guarda la justicia, pasan los peligros solo los buenos, sin gozar de las honras, y no querria deciros los oprobios, que en estos quince años padecisteis por la arrogancia de algunos, y quan in-E The word of the first we have a substitute of at

<sup>(</sup>i) Romulo dio este nombre a los Romanos, quando habiendo cesado la guerra de los Sabinos, se juntaros con ellos, y tomó este nombre de Cures, Metropoli de los Sabinos, y patria de Tacio, su Birth A Charle Bounder in genen bei be Capitan.

famemente perecieron sin venganza muchos que os defendian, y como por vuestra floxedad y descuido habeis perdido el ánimo; ¿ mas por qué no volveis à cobrarle contra vuestros enemigos, que habeis de tener sujetos, y temeis aquellos que de razon os debieran temer? y aunque corren las cosas de la manera que digo, no me sufre el corazon que dexe de oponerme á la violencia de los nobles, y sin duda haré experiencia de la libertad que heredé de mi padre; pero si el intentar esto ha de ser en vano, o con fruto, en vuestras manos consiste, o Quirites; y no os aconsejo, como hicieron muchas veces vuestros antepasados, que tomeis las armas contra las in-, jurias, pues no es necesario usar de fuerza, ni (k) 'separarse, antes se han de perder ellos en sus mismas maldades. Despues de muerto Tiberio Gracco que decian que aspiraba al Reyno, fueron puestos á question de tormento muchos del pueblo, y despues de la muerte de Cayo Gracco y Marco Fulvio fueron muchos de los vuestros degollados en la carcel; y entrambas estas desgracias habeis sufrido no conforme á las le-

<sup>(</sup>k) En esta misma platea dice Salustio como se apartaba la plebe de los nobles, retirandose al monte Aventino.

ves, sino á su gusto de ellos. Mas pongamos que el restituir su derecho á la plebe sea pretender el Reyno, y que hicieron justamente lo que no podian castigar sino con la sangre de los Ciudadanos; los años pasados sentiades sin quejaros, que robasen el erario, y que los Reyes y pueblos libres pagasen tributo á algunos de los nobles, y que estos gozasen de las mayores honras y riquezas; mas aun no quedaron satisfechos con haber cometido sin castigo tantas maldades, pues vinieron á entregar á los enemigos vuestras leyes, y la magestad del Pueblo Romano, y todas las cosas divinas y humanas, y no se corren ni arrepienten de ella, pero pasean delante de vosotros con notable ostentacion, haciendola de los Sacerdocios y Consulados, como si fuera parte de su triunfo, y como si los tuvieran para honrarse con ellos, y no para hacer sus robos. Los esclavos compredos por dinero no sufren las ordenes injustas de sus señores; y vosotros, o Quirites, que nacisteis para mandar, illevais con paciencia la servidumbre? ¿y qué gente es esta que ocupo la República? los hombres mas estragados, y que derramaron mas sangre por su avaricia insaciable; los mas perniniciosos, que venden la fe, el honor, la reputacion y religion; y finalmente todas las cosas que se permiten y vedan; alegando para su defensa, parte el haber muerto los Tribunos de la plebe, y los mas de ellos el haberos atormentado y executado injustamente, y asi quedan mas seguros los que mayores maldades cometieron; porque los asegura contra el temor vuestra negligencia, y el estar ellos tan conformes, pues desean, aborrecen, y temen todos unas mismas cosas; pero esto entre los buenos se llama amistad, y entre los malos parcialidad; que si tuviesedes vosotros de vuestra libertad tanto cuidado, como ellos le tienen de usurpar el gobierno, creed que no destruirian como ahora la República, y que gozarian de vuestros beneficios los mejores, y no los mas desalmados. Vuestros antecesores, para alcanzar justicia y establecer su autoridad, apartandose del Senado, ocuparon dos veces con armas el monte Aventino; y vosotros, que recibisteis de ellos la libertad, ¿por que no habeis 'de emplear por ella todas vuestras fuerzas? y constanto mayor resolucion, quanto es mayor deskonra perder das cosas adquiridas, que no haber adquirido alguna. No faltará quien diga, -37 *ipues* 

¿ pues que es lo que propones ahora? que se tome venganza de aquellos que entregaron alevosamente al enemigo la República, no por vuestras manos, ni por fuerza, porque serla mayor afrenta vuestra si tal hiciésedes, que de ellos, si tal les sucediese; sino con informaciones, y con lo que depondrá el mismo Yugurta, que si está rendido, sin duda cumplirá vuestras ordenes, y si las menospreciáre, juzgareis quál es la paz y entrega, que le dexa sin castigo, enriqueciendo mas á algunos poderosos con vituperio y daño de la República; si acaso no estais cansados de su gobierno, y os agradan mas aquellos tiempos, que este, quando eran pocos los que disponian de los Reynos, Provincias, leyes, privilegios, decretos, guerra y paz, y de todas las cosas divinas y humanas, y quando vosotros nunca vencidos de vuestros enemigos y señores de todas las naciones os contentabades de quedar con la vida; porque ¿ quál de vosotros osaba acusar la servidumbre? Yo como soy de parecer que qualquier hombre queda afrentado sin la pena, solo en haber procedido mal, sufriera facilmente, que á estos ruines Ciudadanos, porque son tales, los perdonarades, si la miseri-

cordia no hubiera de traer consigo la ruina de la República; pues tienen tan poca consideracion, que por no haber sido castigados, les parece poco el haber hecho mal; de modo, que si no les quitais los medios para que no continúen, os pondrán en perpetuo cuidado; pues ó habreis de servir, o conservar con las armas vuestra libertad; porque ¿cómo podemos esperar que nos guarden fe o amistad? Ellos quieren mandar, y vosotros ser libres; ellos procuran injuriaras, y vosotros estorbarselo; y finalmente tratan á vuestros confederados como á vuestros enémigos, y á los enemigos como á confederados. ¿Puede haber paz o buena correspondencia entre hombres de tan diferentes opiniones? y por esq os amonesto y exhorto, que no dexeis de castigar tal maldad. No han robado el erario, ni tomado por fuerza dinero á los confederados; que si bien son cosas graves, por ser tan ordinarias, ya no se estiman; pero pusieron la autoridad del Senado en manos del mas cruel enemigo nuestro, y con la misma alevosta le entregaron vuestro Imperio, y asi en Roma como en el exercito vendieron la República; que si no se tomare informacion de estas cosas, y si

no se diere el castigo á los culpados, ¿ qué nos queda sino el vivir sujetos á aquellos que esto hicieron? porque es ser Rey el hacer qualquier cosa sin pena. Y no os persuado, Quirites, que deseis que se hayan gobernado antes mal que bien vuestros Ciudadanos, sino que con perdonar á los malos, no destruyais á los buenos; y tambien conviene mucho mas á la República olvidarse de los servicios, que de los delitos; porque les hombres de bien, sino se hace caudal de ellos, solo andan mas descuidados; pero los malos se hacen peores; y donde no suceden las injurias, no es necesario el remedio.

Diciendo diversas veces Cayo Memmio estas y semejantes razones al Pueblo Romano, le vino á persuadir que se enviase Lucio Casio, que entonces era Pretor, á Yugurta; y que, dandole seguridad en nombre cio Casio. de la República, le traxesen á Roma, para que mas facilmente con la declaracion del Rey se manifestasen los delitos de Scauro, y de los demás que querian acusar por los cohechos que habian recibido.

Mientras se trataba esto en Roma, los se tian que habia dexado Calpurnio en Numidia para por los Ro-

el gobierno del exercito, siguiendo las costumbres de su General, hicieron muchas, y muy atroces maldades; porque hubo quien dexandose corromper del oro entregó los elefantes á Yugurta, y otros le vendieron la gente que se pasó á nuestra parte, y algunos saquearon los pueblos que tenian paz con los Romanos; tanto podia con ellos la avaricia, que como una contagion habia inficionado sus animos. Pero el Pretor Casio en conformidad de la orden que le dió Cayo Memmio, quedando asombrados los nobles, partió para Africa, y hallando á Yugurta temeroso y desconfiado de sus cosas, como el que conocia sus culpas, le persuadió que yaque se habia rendido al Pueblo Romano, no quisiese antes experimentar sus fuerzas que su misericordia, dandole tambien en particular su palabra, que no estimaba Yugurta menos que la que le daba por la República; tan grande era en aquel tiempo la fama de Casio; y asi Yugurta ontra la honra real en el trage mas do vino a miserable que pudo, vino a Roma; y aunque

era muy animoso, y le aseguraban todos los que con su poder y maldad le habian hecho

aco-

acometer las cosas que habemos referido, ganó todavia con grandes dones á Cayo Bebio, Yganó al Tribuno de la Plebe, para que con su atrevimiento le defendiese contra la justicia, y qualquier afrenta; y Cayo Memmio, habiendo convocado al pueblo, que estaba muy indignado contra el Rey, pues decian algunos que le prendiesen, y otros que si no descubriese los Aunque le cómplices se debia hacer justicia del enemigo; persegu teniendo mayor respeto á su dignidad que á la ira, aplacaba este furor, y ablandaba los animos; afirmando juntamente que no habia de permitir que se violase la fe dada, y despues que callaron todos, y salió en publico Yugurtà comenzó à referir las maldades que habia he- Memmio. cho en Roma y en Numidia, y los delitos contra su padre y hermanos; y que si bien el Pueblo Romano sabia los que le habian dado favor para esto, queria para mayor claridad oirlo de él; que si dixese la verdad podia tener gran confianza en la se y clemencia del Pueblo Romano; pero si disimulase, no salvaria á sus compañeros; antes se echaria á perder á si con sus esperanzas,

Luego que acabó su plática Memmio, y mandaron responder à Yugurta, Cayo Bebio,

ء . الى

Tribuno de la Plebe, que (como queda dicho) estaba ya sobornado, ordenó al Rey que callase, y aunque toda aquella muchedumbre que se hallaba presente le atemorizaba con sus gritos y gestos, y muchas veces con el ímpetu, y todas las otras cosas que acompañan á la ira, pudo todavia mas la desvergiienza; y asi el puemas la mal- blo, habiendose hecho burla de él, se retiró, tro Tribu- cobrando ánimo Yugurta, Calpurnio, y los demas á quien aquello tocaba.

Pero pud o dad del o. no.

Consul Albino.

Andaba en aquel tiempo en Roma un cierto Numida llamado Masiva, hijo de Gulusa, y Masiva, nieto de Masanisa, el qual, porque en las diferencias que tuvieron los Reyes fue contrario á Yugurta, viendo rendida á Cirtha, y muerto à Adherbal, se salió huyendo de Africa: à este aconsejó Spurio Albino, que en compañía de Quinto Minucio Rufo succedió en el Condel sulado á Calpurnio, que pues era descendiente de Masanisa, y Yugurta por sus maldades se hallaba fatigado del ódio y del temor, pidiese el Reyno de Numidia al Senado, porque el Consul inclinado á la guerra queria mas mover todas las cosas, que dexarlas envejecer, habiendole tocado por suerte la Provincia de Numi-dia, 14

dia, y á Minucio la de Macedonia y despues que Masiva comenzó á intentar esto, y no Reyno de eran los amigos de Yugurta poderosos para ampararle, impidiendoselo á algunos la conciencia, encargó á Bomilcar su deudo, de quien mas se confiaba, que como habia acabado mu- medio de Bomilcar. chas cosas, buscase por dinero algunos que matasen á Masiva lo mas secretamente que ser pudiese; y quando no hubiese medio para encaminarlo asi, le quitasen la vida de qualquier manera; Bomilcar cumplió con gran brevedad la orden de su Rey, y por personas acostumbradas á semejantes negocios inquirió las partes por donde iba y salia, y todos los lugares y horas, y segun le enseñó la ocasion puso su gente á punto; y asi uno de aquellos que le estaban esperando para matarle, acometió algo inconsideradamente á Masiva, y le dego- Le hize lló; pero como le cogieron, incitandole á esto muchos, y en particular el Consul Albino, prometió de declarar la verdad. Fue dado por reo Bomilcar mas conforme á lo que pedia la justicia y razon, que segun el derecho de las gentes, pues habia venido con salvo conducto á Roma; y Yugurta, aunque se veia

veia claramente culpable de un crimen tan grave, no dexó de oponerse á la verdad, hasta que excedió el ódio nacido de sus maldades al favor y dinero; y asi aunque en la primer junta habia dado á cinquenta de sus amiy dando gos en rehenes, teniendo mayor cuidado de su Reyno que de ellos, envió secretamente á la

Roma á Bomilcar.

rehenes.

Numidia á Bomilcar, temiendo que si hiciesen justicia de él, podrian con el miedo rehusarle la obediencia los otros pueblos; y él se partió de alli á pocos dias, por haberle or-

Y el salió denado el Senado que se fuese de Italia; y poco. cuentan, que quando salió de Roma, volvien-

Y dixo es. do á mirarla muchas veces, dixo:: O CIUDAD, tas palabras tas palabras QUE TE VENDES; QUAN PRESTO TE PERDE-RIAS, SI HALLASES COMPRADOR!

Prepara-

gurta.

Entretanto Albino habiendose renovado la Consul Al guerra, prevenia con gran cuidado los bastimentos y dinero que habia de llevar á Africa, y las demás cosas de que se tenia necesidad; y él se partió luego, para que antes de la otra eleccion, de que ya se llegaba el tiempo, ó por armas ó por algun acuerdo diese fin á la guerra. Pero al contrario Yugurta pro-Y dilacio-nes de Yu- longando todas las cosas, y buscando diversas

cau-

causas para entretenerle, prometia de rendirse; y luego, fingiendo temor, se retiraba, quando le apretaban, y de alli á poco volvia, porque no desconfiasen los suyos; y asi, dilatando unas veces la guerra, y otras la paz, se burlaba del Consul; y no faltó entonces quien imaginase que Albino se entendia con el Rey, juzgando que pues al principio habia andado tan solícito, no usára tan facilmente de estas largas, si no hubiera en ellas mayor engaño que descuido. Mas despues que habiendose pasado el tiempo llegaba el dia de la eleccion, tornó Albino á Roma, dexando Hasta que en el exercito á Aulo su hermano con cargo Albino de Pretor.

Afligian mucho en aquel tiempo á la Re- Mulo su her publica las disensiones de los Tribunos de la Plebe, pretendiendo Lucio Lucilio y Lucio Las diferencias que Annio continuar este oficio contra la volun-Roma entad de sus compañeros, y estos debates im-bunos. pedian las elecciones de todo el año, dando la dilacion esperanza á Aulo, que como he dichó quedó en el campo con titulo de Pretor, ó de acabar la guerra, ó de sacar dinero del Rey, atemorizandole con el exercito. Mandó

cito.

sale Aulo salir por el mes de Enero á los Soldados de sus presidios, y marchando con gran diligencia; aunque era muy riguroso el invierno, llegó á la Villa de Suthul, dó tenia el Rey sus tesoros, y si bien por la aspereza del tiempo y el sitio del lugar no se podia tomar, ni ponerla cerco, porque demás de estar al pie de un aspero monte, era toda la tierra al rededor muy humeda, y con las aguas del invierno estaba hecha un pantáno; todavia por fingir y causar mas miedo al Rey, ó por la codicia de ganar con la Villa los tesoros, hacía cos suchui. galerias, y plataformas, aparejando todo lo quel podia ayudar a su empresa. Pero Yugurta viendo la necedad y bisoñeria del Legado le desi-

Pone cer-

vanecia mas con sus astucias, enviandole muchas veces, y con mucha humildad, sus emy dexan baxadores, y llevando como quien huía su

fiar de Yu exercito por lugares fragosos y desviados; finalmente con la esperanza del acuerdo, induxo á Aulo á que levantase el cerco de Surhul, y le fuese s'guiendo, como al que so retiraba por tierras remotas, pues asi quedarian sus faltas mas ocultas; y entretanto por me-

dio de personas sagaces tentaba de dia y de-

Le siguió á lugares remotos.

gurta.

no-

noche al exercito, cohechando á los Centuriones y Cabos de las tropas, á algunos para que se pasasen á su parte, y á otros, para que dada la señal desamparasen sus puestos; y teniendolo prevenido todo conforme á su deseo, Rey. cercó de improviso á media noche con un grandísimo numero de Numidas los quarteles de Aulo. Los Romanos, turbados con el repentino tumulto, parte tomaba las armas, y parte se escondia, y aunque algunos animaban á los medrosos, andaba todo confuso, cargando á todos los puestos un gran golpe de enemigos; y como no se descubria el cielo con la noche y las nubes, era tan incierto el peligro, que no se sabía qual fuese mas seguro, el huir ó el quedar; pero de los que, como há poco que dixe, se habian dexado cohechar una Cohorte de (l) Ligures, y dos tropas de (m) Thraces, con algunos Soldados ordinarios se pasaron al Rey, y el (n) Centurion de la primer hilera de la tercera (o) Legion dió entrada á

Dó le acometió el

<sup>(1)</sup> Genoveses.

<sup>(</sup>m), Y la Thracia se dividia antiguamente en diversas Provincias, abora se incluyen todas en la Romania.

<sup>(</sup>n) Cabo de cien soldados.

<sup>(</sup>o) Un rumero de soldados naturales de la Ciudad de Roma, que no fue siempre el mismo, porque se mudaba conforme al tiempo. Ro-

cito.

sale Aulo salir por el mes de Enero á los Soldados de sus presidios, y marchando con gran diligencia; aunque era muy riguroso el invierno, llegó á la Villa de Suthul, dó tenia el Rey sus tesoros, y si bien por la aspereza del tiempo y el sitio del lugar no se podia tomar, ni ponerla cerco, porque demás de estar al pie de un aspero monte, era toda la tierra al rededor muy humeda, y con las aguas del invierno estaba hecha un pantano; todavia por fingir y causar mas miedo al Rey, ó por la codicia de ganar con la Villa los tesoros, hacía cos suchul. galerias, y plataformas, aparejando todo lo que podia ayudar a su empresa. Pero Yugurta viendo la necedad y bisoneria del Legado le des-

Pone cer-

dose engagurta.

chas veces, y con mucha humildad, sus embaxadores, y llevando como quien huía su fiar de Yu exercito por lugares fragosos y desviados; finalmente con la esperanza del acuerdo, induxo á Aulo á que levantase el cerco de Surhul, y le fuese siguiendo, como al que se retiraba por tierras remotas, pues asi quedarian Le siguió sus faltas mas ocultas; y entretanto por medio de personas sagaces tentabai de dia y de-

vanecia mas con sus astucias, enviandole mu-

motos.

no-

noche al exercito, cohechando á los Centuriones y Cabos de las tropas, á algunos para que se pasasen á su parte, y á otros, para que dada la señal desamparasen sus puestos; y teniendolo prevenido todo conforme á su deseo, Rey. cercó de improviso á media noche con un grandísimo numero de Numidas los quarteles de Aulo. Los Romanos, turbados con el repentino tumulto, parte tomaba las armas, y parte se escondia, y aunque algunos animabane á los medrosos, andaba todo confuso, cargando á todos los puestos un gran golpe de enemigos; y como no se descubria el cielo con la noche y las nubes, era tan incierto el peligro; que no se sabía qual fuese mas seguro, el huir ó el quedar; pero de los que, como há poco que dixe, se habian dexado cohechar una Cohorte de (1) Ligures, y dos tropas de (m) Thraces, con algunos Soldados ordinarios se pasaron al Rey, y el (n) Centurion de la primer hilera de la tercera (o) Legion dió entrada á

Dó le acometió el

<sup>(1)</sup> Genoveses.

<sup>(</sup>m). Y la Thracia se dividia antiguamente en diversas Provincias, ahora se incluyen todas en la Romania.

<sup>(</sup>n) Cabo de cien soldados.

<sup>(0)</sup> Un rumero de soldados naturales de la Ciudad de Roma, que no fue siempre el mismo, porque se mudaba conforme al tiempo. Ro-

cito.

sale Aulo salir por el mes de Enero á los Soldados do sus presidios, y marchando con gran diligencia; aunque era muy riguroso el invierno, llegó á la Villa de Suthul, dó tenia el Rev sus tesoros, y si bien por la aspereza del tiempo y el sitio del lugar no se podia tomar, ni ponerla cerco, porque demás de estar al pie de un aspero monte, era toda la tierra al rededor muy humeda, y con las aguas del invierno estaba hecha un pantano; todavia por fingir y causar mas miedo al Rey, ó por la codicia de ganar con la Villa los tesoros, hacía Pone cercoa suchui. galerias, y plataformas, aparejando todo lo que podia ayudar a su empresa. Pero Yugurta vien-

dose enga-

gurta.

do la necedad y bisoñeria del Legado le desvanecia mas con sus astucias, enviandole muchas veces, y con mucha humildad, sus emy dexan baxadores, y llevando como quien huía su fiar de Yu exercito por lugares fragosos y desviados; finalmente con la esperanza del acuerdo, induxo á Aulo á que levantase el cerco de Surhul, y le fuese siguiendo, como al que se retiraba por tierras remotas, pues asi quedarian sus faltas mas ocultas; y entretanto por me-

dio de personas sagaces tentabai de dia y de

Le siguió á lugares remotos.

no-

noche al exercito, cohechando á los Centuriones y Cabos de las tropas, á algunos para que se pasasen á su parte, y á otros, para que dada la señal desamparasen sus puestos; y teniendolo prevenido todo conforme á su deseo, Rey. cercó de improviso á media noche con un grandísimo numero de Numidas los quarteles de Aulo. Los Romanos, turbados con el repentino tumulto, parte tomaba las armas, y parte se escondia, y aunque algunos animaban á los medrosos, andaba todo confuso, cargando á todos los puestos un gran golpe de enemigos; y como no se descubria el cielo con la noche y las nubes, era tan incierto el peligro; que no se sabía qual fuese mas seguro, el huir ó el quedar; pero de los que, como há poco que dixe, se habian dexado cohechar una Cohorte de (1) Ligures, y dos tropas de (m) Thraces, con algunos Soldados ordinarios se pasaron al Rey, y el (n) Centurion de la primer hilera de la tercera (o) Legion dió entrada á

Dó le acometio el

<sup>(1)</sup> Genoveses.

<sup>(</sup>m). Y la Thracia se dividia antiguamente en diversas Provincias, abora se incluyen todas en la Romania.

<sup>(</sup>n) Cabo de cien soldados.

<sup>(</sup>o) Un numero de soldados naturales de la Ciudad de Roma, que no fue siempre el mismo, porque se mudaba conforme al tiempo. Ro-

los enemigos por la parte de los quarteles que se le habia encargado; y por alli se arrojaron todos los Numidas, y los nuestros huyendo vergonzosamente, y dexando muchos de ellos las armas, se salvaron en el collado que estaba mas cerca. La noche y el despojo de los quarteles fueron causa de que los enemigos no executasen la victoria; y por la mañana se vió Yugurta con Aulo, á quien dixo, que aunque con las armas y la hambre le tenia apretado, y al exercito, todavia considerando los sucesos humanos, si se concertasen con él, les daria las vidas como pasasen por debaxo de las (p) picas, y saliesen de Numidia dentro de diez dias, que si bien eran cosas infames y graves, con el temor de la muerte las aceptaron, y el acuerdo en la forma que señaló el Rey.

Mas

mulo, que como dice Floro, sue el que primero ordenó la milicia Romana, compuso la legion de 300 infantes, y 300 caballos, segun escribe
en su vida Plutarco, y despues se hizo de 6000 infantes y 600 caballos; y en Tito Livio y Polybio se hallan legiones de 4000, y 5000. inefantes, y en las que llevó Scipion a Africa, y Mario contra los Cymbrios hubo 6200. infantes, y entonces se creció tambien el numero de
los caballos.

<sup>(</sup>p) Hincaban dos en el suelo, y por debaxo de otra, que ponian encima de ellas, pasaban los vencidos, como escribe Livio en el laboro 9. de la primer decada, que con esta condicion se rindieron a los Samnites los Consules Tito Veturio y Spurio Posthumio.

Mas quando llogó el aviso á Roma, fue grande el miedo y la tristeza que hubo en la Ciudad; algunos se afligian por la gloria del Imperio; otros con la poca experiencia de la guerra, temian que no se viniese á perder la libertad; y todos echaban mil maldiciones á Aulo, particularmente los soldados de mayor opinion; pues hallandose con armas, no buscó antes el remedio en ellas que en tal vituperio.

- El Consul Albino recelando que el delito de su hermano le causaria ódio y peligro, consultaba sobre este acuerdo al Senado, aunque entretanto se levantaba gente en Roma; en viandose por sorbrio de los confederados, y (q) Latinos, y previniendo todo con suma diligencia, y el Senado declaró muy justament te, que sin su orden y la del pueblo no se habia pod do hacer concierto alguno y el Consul, defendiendole los Tribunos de la Plebe, que no illevase consigo la gente i que tenia apercibida, se fue dentro de poros dias à Afrien, poique dodo el exercito, shabiendo decon- Consul Al in an an order to some for--in-

<sup>(</sup>c) Los de la campina o territorio de Roma.

forme al acuerdo, salido de Numidia, invernaba en la Provincia; y despues que llegó á ella, si bien deseaba acometer à Yugurta, por aplacar el ódio concebido contra su hermano, conociendo que demás de la huida se habian venido à perder los soldados en los desórdenes que nacen de la desobediencia y libertad, le pareció mejor en el estado presente no intentar cosa alguna.

Entretanto Cayo Mamilio Limitano, Tri-

El Tribuno Limita buno de la Plebe, propuso en Roma al pue-

blo que se sacase informacion contra los que Hace di-ligencias aconsejaron à Yugurta que menospreciase los contra los que tratas decretos del Senado y y siendo embaxadores y ron con Yugurta.

Capitanes tomaron dinero del Rey, y le entregaron los elefantes con la gente que se habia pasado /a muestra paire ; y bicieron algun aciterdo de paz o gheria con los enemigos. Pro-

algunos.

Aunque las curaban estorbarselo los que se hallaban culipados; y otros, que por los vandos que habia temian el peligro je y como no podian oponerse publicamente, antes decian que se holgaban de estas, y semejantes diligencias, has cian en secreto las suyas por amigos, mayormente por los Latinos, y otros Italianos; pe-

TO

los

ro no se creeria que hubiese tomado esto con tantas veras el pueblo, ni la resolucion con que lo quiso, ordenó y decretó, mas por el ódio que tenia á la nobleza, á quien resultaba todo el daño, que por amor de la República; tan grande era la enemistad; y asi perdiendo el ánimo los demás, Marco Scauro, Yparticuque como queda dicho fue por (r) Legado scauro. con Calpurnio, mientras con grandes regocijos del pueblo se ausentaban los nobles, quedando asombrada la Ciudad, y mientras requeria Mamilio, que diputasen tres personas ara inquirir estas cosas, alcanzó que le nom-Lasen por una de ellas; pero hacianse las informaciones con gran rigor y violencia, confome al gusto y voluntad de la plebe, que se mostró entonces con la prosperidad tan insdente como otras veces la nobleza; que esto vandos del pueblo y Senado, y todas las maldades se engendraron há pocos años en Rona del ócio, y de las cosas que mas estiman

(r) Eu otras partes se toma á veces por embaxador ó diputado, pero el Legado Consular, que iba como fue Scauro, con el Consulgobernaba en su ausencia todo el exercito, y los Legados Pretorios las legiones, teniendo cada uno un Legado particular.

los mortales, porque antes de la destruccion de Cartágo, el Pueblo, y Senado Romano gobernaba su República con gran quietud y conformidad, sin que hubiese ninguna competencia por los cargos y honras, mientras el temor de los enemigos los obligaba á buscar su amparo en las virtudes; mas al punto que cesó el miedo, dieron lugar á la arrogancia y: pereza, hijas de la buena fortuna; con que el reposo que deseaban en sus adversidades, les fue despues que le alcanzaron, mas pernicioso y grave; porque los nobles convirtieron su dignidad en soberbia, y el pueblo su libertal en desorden, robando y arrebatando cada quil por su lado, y todas las cosas se dividieron m dos partes; y asi vino á desmembrarse la República, que se halló en medio de ellas; aunque la de los nobles era mas poderosa, y mas flaca la fuerza del pueblo, por no quedar bim unida la de tantos; de modo que en las cosas de la Ciudad y milicia se seguia la voluntad de pocos que gozaban de los tesoros, go biernos y Provincias, y de los triunfos y gloria, padeciendo el pueblo la pobreza y trabajos de las guerras; porque los Generales repar-

partian con pocos las presas, y los poderosos, que moraban junto á las casas de los padres cias de los é hijos de los soldados, los echaban de ellas; y asi entró con el poder la avaricia desordenada, corrompiendo y arruinando á todos sin consideracion ni respeto, hasta que se precipitó; pues luego que hubo algunos entre los nobles que antepusieron la verdadera gloria al poder injusto, comenzó á alterarse la Ciudad y á conmoverse, como si sucediera algun terremoto.

Porque quando Tiberio y Cayo Gracco, cuyos antepasados en la guerra Púnica y otras, habian hecho grandes servicios á la República, empezaron á restaurar la libertad del pueblo, y descubrir la maldad de algunos; temiendose los nobles, como los que conocian sus culpas, resistieron á la empresa de los Graccos por medio de los Latinos, y á veces por los Caballeros Romanos, que se habian separado de la plebe con la esperanza de juntarse con los nobles, y primero mataron á Tiberio, y de alli á pocos años á Cayo, que intentaba lo propio, siendo el uno Tribuno de la Plebe, y

el otro (s) Triumviro en compañía de Marco Fulvio Flacco, para poblar las (t) Colonias. Verdad es que los Graccos, deseando, llevar al cabo su pretension, no procedieron con mucha modestia; pero mas vale ser vencido de la razon, que vengar sin ella una injuria.

Los nobles usaron de esta victoria segun: que se les antojaba, dando la muerte á muchos con su violencia, ó el destierro; en que acrecentaron mas el temor, que sus fuerzas; y esto destruyó no pocas veces las Ciudades grandes, quando los unos de qualquiera manera quieren vencer á los otros, y vengarse rigurosamente de los vencidos; mas si hubiese de contar particularmente los vandos, y todas

<sup>(</sup>s) No fue de los Triumviros que pone Calepino diciendo que eran Capitales ó Mensarios, ó Nocturnos. Los Capitales tenian la guare da de la carcel, los Mensarios el cuidado de la moneda, y los Nocturnos de remediar qualquier incendio que sucedia en la Ciudad. Tomaron tambien nombre de Triumviros despues de oprimida la Republica por Octavio, Antonio, y Lepido, para dar algun honesto título á su tirania.

<sup>(</sup>r) Este nombre daban los Romanos s las Ciudades que edificaban o restauraban con nuevos moradores. Hacianse por diversas razones, y particularmente por tres: para tener alguna defensa contra los enes migos; para descargar s Roma de la gente pobre; y para temunetas s los soldados viejos, quando se despedian.

das las costumbres de Roma, como ellas lo requieren, antes me faltaria el tiempo que la materia; y asi vuelvo á mi proposito.

Despues del acuerdo de Aulo, y la vitu- Metelo sueperosa huida de nuestro exercito, Metelo y cede en el Consulado i Albino. Silano, que habian sido electos por Consules, repartieron entre sí las Provincias, y cupo la Numidia á Metelo, hombre vigilante, y aun- y en el que contrario al vando de la plebe, muy bien Numidia. reputado de todos. Luego que comenzó á exercer su cargo, juzgando que las demás cosas le eran comunes con su compañero, aplicó el ánimo á la guerra que habia de hacer; y teniendo poca confianza en el exercito de las cosas de la guerra. Albino levantaba gente, y escribia á todas partes por socorro, aparejando muchos bastimentos, armas, caballos, y otros pertrechos; y finalmente quanto se requiere en una guerra dudosa, donde se ofrecen diversas necesidades; y para que todo se cumpliese conforme à la orden del Senado, enviaban voluntariamente socorro los confederados, la nacion Latina, y los Reyes, empleandose tambien en esto la Ciudad con sumo cuidado; de manera, que estando dispuestas todas las

cosas á la medida de su deseo, partió para Numidia, dexando una grande esperanza á los Ciudadanos, asi por sus virtudes, como por su persona, á quien no vencia el dinero, habiendo hasta entonces la avaricia de los Gobernadores debilitado en Numidia nuestras fuerizas, y acrecentado las de los enemigos.

En llegando á Africa le entregó el (u) Proconsul Spurio Albino un exercito inutil y flaco, que no sabía resistir al peligro ni á los
trabajos; mas pronto de lengua que de manos, y que robando á los compañeros servía
de presa á los enemigos, sin haber tenido orden ni gobierno; y asi no recibia el nuevo
General tanta ayuda ó esperanza del gran
numero de los soldados, quanta pena le causaban sus malas costumbres; y si bien en diferirse las elecciones se habia consumido mucha

<sup>(</sup>u) En el año 427, de la fundacion de Roma, teniendo el Consul Publio Philon, en la guerra contra los Samnites, cercada la Villa de Palepolis, junto a Napelis, que segun dice Ortelio, se llama la Torre de Igio parelli, o Poggio Teste, y acabandose el tiempo de su Consulado, porque no dexase el cerco, si fuese llamado para la nueva election, tuvo por bien el Senado y Pueblo de prorrogarle la autoridad Consular hasta que ganase a Palepolis, y así fue el primero que se nombro Proconsul, y despues de el todos los que gozaron de este titulo gebernaron los exercitos con el mismo poder que los Consules.

cha parte del verano, y entendian que en Roma aguardaban con gran deseo el fin de esta guerra, determinó de no comenzarla hasta que hiciese seguir á los soldados la disciplina de sus mayores; porque Albino, turbado de la desgracia de su hermano del exercito, se habia resuelto en no salir de la Provincia, teniendo en los mismos alojamientos la gente todo el tiempo que la gobernó este verano, mientras no le obligaba á mudar de puesto el hedor, ó falta de forrage; y no se hacía guardia, segun acostumbran en la milicia, desamparando cada uno su vandera quando se le antojaba; los mochileros, mezclados con los soldados, corrian de dia y de noche á un lado y otro, y derramandose por todas partes destruian los campos, y entrando por fuerza en las aldeas robaban el ganado y los esclavos, que trocaban con los mercaderes por vino que traian de fuera. Vendian el pan de municion, comprandole cada dia, fresco; finalmente todas las infamias que se pueden imaginar ó decir de la pereza y luxuria se veian en este exercito, v aun otras muchas; y halló que en esta difise; mas ni por eso Metelo (como si tuviera delante al enemigo) dexaba de marchar muy en orden enviando á reconocerlo todo, porque tenia por falsas estas señales de rendirse, pareciendole que buscaban con ellas alguna ocasion para engañarle; y asi iba siempre en la vanguardia con las (x) cohortes armadas á la ligera, y los (y) fundibularios y flecheros escogidos, encomendando la retaguardia y caballeria al Legado Cayo Mario, y por entrambos lados habia repartido los caballos ligeros (z) Auxiliares á cargo de los (a) Tribunos de las Legiones, y Prefectos de las cohortes, para que juntandose con los infantes mas suel-

tos,

<sup>(</sup>x) Las Miliarias tenian 1500. infantes, y 100. caballos, y solian ser de soldades escogidos; pero las ordinarias, así de los Legionarios, como de los confederados, eran de 550. infantes, y 66-caballos; y por hallarse este numero alterado en diversos autores, es muy probable que la crecian y menguaban segun las ocasiones. Tacibo en el 2. de las historias dice que en tiempo de Vitelio levantaron en Roma diez y seis cohortes Pretorias, y seis de la Ciudad de mil hombres cada una.

<sup>(</sup>y) Los que pelesban con honda.

<sup>(2)</sup> Los de las Ciudades sujetas á los Romanos, ó sus confederadas.

<sup>(</sup>a) Habia en cada Legion seis Tribunos, como dice Lipsio; tenian euidado de los quarteles, trincheras y centinelas, pedian el nombre al General, y le daban a los soldados que exercitaban, formando los esquadrones; guardaban las llaves de las puertas, y ninguno podia sez Tribuno sino hublese sido Capitan de caballos.

tos resistiesen à la caballeria de los enemigos en qualquiera parte que acometiese, por ser tan sagáz Yugurta, y tan práctico en los lugares y la milicia, que mal se podia juzgar si era peor ausente, que presente, ó en la guerra, que en la paz; no estaba lexos del camino por dó pasaba Metelo una Villa de los Numidas llamada Vacca, en que se hacian las principales ferias de aquel Reyno, y solian habitar y tratar muchos Italianos; y asi por la comodidad del lugar, y por ver como lo sufrian los vecinos, puso en el presidio; y Pone Mes tambien les mandó que le traxesen trigo y cion en Vacca. otras cosas necesarias á la guerra, juzgando (como era muy probable) que los mercaderes que aqui acudian, y las vituallas habian de ser de mucho servicio al exercito; que con esto quedaria mas seguro aun despues de hecha la paz, que volvia por sus embaxadores á pedir con mayor instancia Yugurta, y que solo queda- el enemigo. sen con la vida el y sus hijos, porque todo lo demás daba á Metelo, el qual los despedia como á los otros, despues de haberlos inducido á la traicion, sin negar ni prometer al Rey la paz que pedia, aguardando que en-

tretanto cumpliesen sus promesas los embaxadores.

Pero Yugurta habiendo conferido las palabras de Metelo con sus hechos, como entendió que le acometia por sus propios artificios, dandole esperanzas de paz, y haciendole
cruel guerra, pues le habia tomado la mayor
de sus Ciudades, y teniendo ya noticia de la
tierra, tentaba los animos del pueblo; forzado

Que se r
solvió des
de la necesidad se resolvió á dar la batalla, y
pues a pelear. despues que se informó del camino que tomaba el enemigo, esperando la victoria de la disposicion del lugar, juntó de toda suerte de
gente el mayor numero que pudo, y por atajos secretos se adelantó á Metelo.

Habia en aquella parte de Numidia que en la division tocó à Adherbal, un rio llamado Muthul, que roma su curso ácia medio dia; de este se apartaba siempre por espacio de veinte mil pasos un monte, que dexaron yermo la naturaleza y los hombres, pero en medio de él se levantaba otro collado, que extendiendose por muy gran trecho se veia cubierto de acebuches, de arrayán, y otras plantas que se producen en tierra seca y arenosa; la cam-

campiña entre el monte y la ribera no se cultivaba por falta de agua, sino en algunos lugares que estaban mas cerca del rio, donde habia arboles, pastores y ganado.

Y asi en aquel collado, que (como queda dicho) atravesaba el camino, se aquarteló Yugurta, alargando su gente; y encargando parte de la infanteria y los elefantes à Bomilcar, Encomienle dió la orden que habia de guardar, y él parte de su se alojó mas cerca del monte con toda la ca-Bomilear. balleria, y los infantes escogidos; y luego yendo á ver todas las tropas y esquadras les pedia y exhortaba: que, acordandose de su antiguo valor, se defendiesen á si y á su Reyno do con esde la avaricia de los Romanos, pues peleaban a sus soldados. con los que poco antes habian vencido, y puesto debaxo del yugo, los quales habian mudado de capitan, mas no de ánimo; que él tenia prevenido para los suyos todo lo que tocaba al General ocupando un puesto aventajado, en que los soldados prácticos peleasen con los bisoños, y no el menor numero con el mayor; o la gente nueva con la vieja, y que asi estuviesen prontos y atentos para embestir á los Romanos, en dandose la señal; porque este dia los sacaria de todos

dos sus trabajos confirmandoles la victoria; d serla principio de las mayores miserias. Demás de esto acordaba á cada uno en particular los beneficios que le habia hecho, acrecentandole en riquezas ú honras, y tambien le mostraba á los otros; finalmente conforme al natural de cada soldado prometia, amenazaba, ó rogaba, incitando á unos de una manera, y á otros de otra.

Entretanto Metelo, que no tenia nuevas del enemigo, le descubrió en baxando con el exercito de la montaña; al principio quedó suspenso en una cosa tan extraña como veia; porque los Numidas estaban metidos con sus caballos entre las matas, aunque no cubiertos del todo, por ser baxos los arboles; mas no los podian conocer, pues con su astucia y en tal puesto, se escondian á sí y á las vanderas. Pero de alli a poco, descubriendose la emboscada, hizo alto Metelo, y luego mu-Que se dis-ponen para dando la orden, reforzó el lado derecho, que

estaba mas cerca del enemigo con tres esquadrones, repartiendo por las compañias los honderos y flecheros, y poniendo la caballeria en las alas; y despues de haber ordenado de esta

manera el exercito, y hecho una exhortacion breve conforme al tiempo, fue atravesando ácia la campiña; mas como los Numidas no se movian, ni apartaban del collado, temiendo de la sazon del año, y falta de agua, que pereciese de sed la gente, envió delante al rio con las cohortes armadas á la ligera, y parte de la caballeria al Legado Rutilio, para que tomase el alojamiento, pareciendole que el enemigo habia de entretenerle en el camino, y molestarle por los lados con várias escaramuzas, é ya que desconfiaba de sus fuerzas, procuraria cansar y fatigar con la sed á los Romanos; y al mismo paso con que baxó del monte, marchaba poco á poco segun lo requerian la ocasion y el lugar, encargando la batalla á Mario, porque él iba con la caballeria de la ala izquierda, que habia venido à estar de vanguardia.

Yugurta asi como nuestra retaguardia acabó de pasar por delante de los suyos, ocupó con dos mil infantes el monte, por dó habia baxado Metelo, para que no se pudiese recoger ni fortificar en él despues de vencido, y luego dando la señal le acometió; una parte Dase batalia. la de los Numidas dió en la retaguardia, y los otros embistieron por los lados, cargando y apretando por todas partes, para desordenar á los nuestros.

Los Romanos, que con mayor ánimo salieron á encontrar el enemigo, engañados con un incierto modo de pelear recibian de lexos las heridas, sin poder herir á los Numidas, ni llegar con ellos á las manos, porque la caballeria de Yugurta, segun que él la tenia instruida, quando le daba la carga alguna tropa de los nuestros, no se juntaba toda en un cuerpo, pero dividiase en muchas partes, y como era superior en numero; sino, podia atemorizar á los Romanos para que dexasen de seguirla, despues que se derramaban, volvia á cerrar con ellos por los lados ó espaldas, y si el collado favorecia mas á los que hujani que la campiña, los caballos de los Numidas, enseñados á esto, pasaban facilmente por las matas, mientras quedaban embarazados los nuestros con la aspereza y pocal noticia del lugar. Era todo esto un espectáculo vário, dudoso, miserable y atroz. Algunos de los que corrian esparcidos se retiraban, otros seguian-

el

el alcance, sin tener cuenta con sus vanderas ni puestos; dó se hallaba qualquiera en peligro alli peleaba y resistia; andaban mezcladas las armas, lanzas, caballos, hombres, enemigos y Romanos; no se hacía cosa por consejo ni orden, pues las gobernaba todas la fortuna, ya habia pasado mucha parte del dia, estando aun en duda la victoria, y todos fatigados del trabajo y calor, quando Metelo, como vió que no apretaban tanto los Numidas, fue poco á poco juntando su gente; y rehaciendo los esquadrones, puso quatro cohortes legionarias contra la infanteria de los enemigos, porque los mas de ellos cansados se sentaron en el collado; y asi rogaba y animaba á los suyos, para que no afloxasen, ni dexasen llevar la victoria à los enemigos, que huían; porque no tenian quarteles, ni reparo alguno á que se pudiesen retirar, y consistia todo en las armas.

No se descuidaba tampoco Yugurta rodeando é incitando á sus Numidas, para que renovasen la batalla, y él con los mas valerosos tentaba todas las cosas, socorriendo á los suyos, y apretando mas con los enemigos, quando se turbaban, y donde peleaban mejor los detenia tirandoles de lexos; y de este modo contendian dos muy grandes Capitanes iguales en valor, aunque con diferentes fuerzas; porque Metelo tenia mejor gente, pero no le ayudaba el sitio, que con todo lo demás, excepto los soldados, era favorable á Yugurta.

á pelear los Numidas, y que comenzaba á anochecer, subieron al collado siguiendo la orden que se les habia dado, y ganando el puesto Fueron rompieron y pusieron en huída á los Numidas,

Despues que echaron de ver los Romanos que no habia lugar para retirarse, ni volvian

vencidos de que murieron pocos, porque les valió su ligereza, y el no ser prácticos en aquella tierra los nuestros; y entretanto Bomilcar, á quien como dixe, encomendó Yugurta los elefantes, y parte de la infantería, habiendo pasado por delante de él Rutilio, baxó poco á poco con sus tropas á la llanura mientras el Legado se apresuraba por llegar al rio, conforme se le habia mandado; y muy quietamente, como la ocasion lo requeria, dispuso su gente, no dexando tambien de inquirir lo que hacía al enemigo, y quando oyó que sin ningun rocelo se habia ya alojado, y que crecia el ruido de la batalla de Yugurta, temiendo que si lo supiese el Legado, iria á socorrer en aquel aprieto á los suyos, para estorbarle el paso extendió su gente, que con la poca confianza que tenia de ella, llevaba toda en un batallon; y asi marchó la vuelta de Rutilio.

Los Romanos vieron de repente una gran polvoreda, y porque los arboles de que estaba cubierta la campiña les impedian la vista, pensaron primero que se levantaba este polvo con el viento; mas luego, considerando que quedaba en un mismo ser, y se venía acercando asi como se movia la gente, entendieron lo que era, y tomaron muy apriesa las armas, saliendo fuera de los quarteles, segun se les ordenaba; y en llegando mas cerca arremetieron de entrambas partes con un terrible clamor. Los Numidas resistieron, mientras esperaban algun socorro de los elefantes, pero quando los vieron embarazados entre los ramos de los arboles, y que como no se podian juntar, los derribaban, arrojaron los mas de ellos las armas, y se escaparon con el fa- pero melos huyeron
los humivor de la noche y del collado. Los nuestros das.

los demás hasta el numero de quarenta; y aunque estaban cansados del camino, y de las fortificaciones que habian hecho, y de la batalla, todavia por parecerles que tardaba dey el Le masiado Metelo, salieron con muy buena orcon Mete den y resolucion á recibirle, porque las astucias de los Numidas no sufrian descuido ni dilacion alguna. Al principio con la obscuridad, no hallandose muy lexos los unos de los otros, causó el rumor (como si llegaran los enemigos) a entrambas partes miedo y alboroto; y si los caballos tigeros, que fueron delante á reconocer, no los hubieran desengañado, faltaba poco para suceder por inadvertencia una gran desgracia; y asi se convirtió de improviso el temor en alegria; y los soldados con el contento, llamandose el uno al otro, contaban y oían sus sucesos, encareciendo cada qual sus hazañas; porque va el mundo de manera, que pueden alabarse de la victoria hasta los cobardes, y en las adversidades no se concede la menor cosa ni aun á los valientes.

> Metelo se detuvo quatro dias en los mismos quarteles, mandando curar los heridos, y hon-

honrando, segun la costumbre de la guerra, con premios á los benemératos, y en una plática alabó y dió las gracias á todo el exercito, exhortandole, para que mostrase el mismo ánimo en lo que mas se ofreciese; que no serla muy dificultoso, pues harto habian peleado por la victoria, y ahora solo trabajarian por la presa. Pero entretanto envió algunos de los que se vi- descuido después de nieron à rendir, y otros, hombres prácticos, la victoria. para saber dónde andaba, y en que entendia Yugurta; si estaba mal acompañado, ó con exercito; y cómo se gobernaba, viendose vencido. Habiase retirado á lugares en que (por y tambien juntaba o-los bosques y el sitio-) le defendia la natura-tro exerci-to y un urraleza; y alli juntaba mayor exercito, aunque de gente rústica y flaça, mas acostumbrada á la labor del campo liy andar entre el ganado, que en la guerra; y esto le sucedió, por, que sino son los caballeros entretenidos cerca de su persona, ninguno de los otros Numidas sigue al Rey quando huye, vendose cada qual adonde scole antoja joyonio doctienen por maldad ó cobardia, por ser esta su costumbre; de modo, que viendo Metelo que el Rey no habia perdido sus brios y que se renovaba una guer-

guerra, la qual no se podia acabar sino quando queria el enemigo, que peleaba siempre con ventaja, y en ser vencido perdia menos que los Romanos en vencerle; se resolvió á continuar de otra suerte la guerra, sin llegar Mas hicie-con el á escaramuzas ni barallas; y asi fue á

ronie de o- las tierras mas ricas de Numidia, talando los Romanos, campos, tomando y abrasando muchos castiilos y Villas que hallo mal fortificadas, y sin presidio; mandaba degollar á los mancebos, y que tomasen todo lo demás por presa los soldados.

> Con este temor se dieron muchos rehenes à los Romanos, y les traxeron gran cantidad de trigo, y todo lo necesario, y donde era menester recibian guarnicion. Cosas eran estas, que atemorizaban mas al Rey, que la batalla que perdian mal los suyos, pues le obligaban á seguir, habiendo puesto toda su esperanza en la huída, y á hacer la guerra en tierras agemas, no pudiendo defender las propias. Tomó todavia en la necesidad el consejo que le pareció mas conveniente, y mandando de ordinario que le aguardase el exercito en los mismos puestos, seguia con la caballeria es-

cogida á Metelo; y como marchaba de noche, y por caminos poco frequentados, llegó á acometer de improviso á los Romanos que iban esparcidos, y degolló y prendió á muchos des- descuidanarmados, sin que escapase sin herida alguno; no en el cay los Numidas, antes que llegase el socorro de los quarteles, se retiraron á los collados cercanos, conforme á la orden que llevaban.

Recibieron entretanto gran gusto en Roma, sabiendo los sucesos de Metelo, y que se to que hubo en Roma. gobernaba y al exercito, con la disciplina de sus mayores; y que con serle el lugar contrario, habia solo por su valor adquirido la victoria, quedando señor de la campiña, y trayendo tan apretado á Yugurta, que el que andaba tan orgulloso por la cobardia de Aulo, no tenia otra esperanza que los desiertos ó la huída. Mandó el Senado, que por estos buenos sucesos se hiciesen procesiones y plegarias á los Dioses inmortales; y la Ciudad, que tanto temia el fin de esta guerra, se alegraba, celebrando el nombre de Metelo; el qual, atendiendo con mayores veras á la victoria, y solicitando todas las cosas, procuraba que no le cogiese en alguna el enemigo, y acordandose

Prudencia de que sigue la envidia á la gloria, quanto mas estimado se veía, tanto era mayor su cuidado; y como se recelaba de los ardides de Yugurta, no permitia, que por salir á robar, se derramase la gente; y si faltaba trigo ó forraje, iban las cohortes, y toda la caballeria, y él guiaba parte del exercito, y la restante Mario; pero mas arruinaban la campiña con incendios, que con robos: aquartelabanse en dos lugares poco apartados uno de otro, y quando era necesario juntaban todas sus fuerzas, aunque hacian sus correrias por diversas partes, para causar mas espanto y terror; y al mismo tiempo los seguia por los montes Yu-Yardides gurta, buscando lugar y ocasion para la batalla, y en las partes á que le avisaban que habian de venir los enemigos, destruía el forraje, inficionando las pocas fuentes que habia; algunas veces se mostraba á Metelo, y otras á Mario, acometia la retaguardia, y luego se

al enemigo su designio. El General de los Romanos viendo como

retiraba á los collados, amenazando á estos, y de alli á poco á aquellos; sin llegar á las manos, ó dexarlos reposar; todo para retardar

le fatigaban con estas estratagemas, y que no queria pelear el enemigo, determinó de poner cerco á la gran Villa de (b) Zama, que en aquella parte dó está fundada es la defensa del Reyno; pareciendole, que segun lo requeria el negocio, habia de socorrer Yugurta á los suyos, hallandose necesitados, y que alli sería la batalla; mas él habiendoselo advertido los que se huyeron de nuestro campo, marchó con los Romagran diligencia, y llegó allá primero que Metelo, y despues de haber animado á los vecinos, les dexó para que ayudasen á defenderlos, los que de nuestro exercito se habian pasado al suyo, que eran los soldados de que hacía mayor confianza, pues no podian negarle la fe j y tambien les prometió, que quando fuese menester vendria con su campo á socorrerlos; y dexando prevenido esto, se fue á lugares mas remotos; pero luego tuvo aviso de que desde el camino habia ido Mario con algunas cohortes à traer trigo de Sicca, que fue la primer Villa que despues de la rota del Rey

<sup>-(</sup>b) Cerco de Zama, que segun Marmol se llama Zamora en la Previncia de Bugía, y dice que está en el lugar do la pone Prolomco, que es a 17. grados de longitud, y 27. y 50. minutos de latitud.

se le rebeló; y asi con su caballeria escogida caminó de noche la vuelta de ella, y acometió á los nuestros que salian de la puerta, y dando voces, incitaba á los de la Villa para que diesen por las espaldas en los Romanos, pues les ofrecia la fortuna tal ocasion para su gloria, que usando de ella, vivirian sin ningun temor él en su Reyno, y ellos en su libertad; y si Mario no se hubiera dado priesa en sacar las vanderas, y salir del lugar, todos ó la mayor parte de él mudára de opinion, que tan inconstantes son los Numidas; pero los soldados de Yugurta, aunque los detuvo algo su Rey, despues que los apretaron los Romanos, con poca pérdida se volvieron huyendo los demás, y Mario llego a la Villa de Zama, situada en! una llanura, mas fuerte porosus reparos que por su sitio, abundante de todas las cosas necesarias, y defendida de armas y hombres.

Metelo disponiendolo todo conforme al tiempo y lugar, le cercó con su exercito, y señaló los puestos a los Legados, y en dandose la señal, se levantó por todas partes un gran clamor; mas no se turbaron los Numidas, que quedaron, sin hacer ruido, ayrados

y atentos; dieron el asalto los nuestros, pe- Asalto de leando cada qual á su modo; algunos arrojaban de lexos pelotas de plomo, y piedras, otros zapaban el muro, ó arrimando las escalas procuraban pelear mano á mano; contra estos que estaban mas cerca, echaban los de dentro pértigas, dardos, piedras, y pez derretida con azufre y resina, y los que quedaron mas lexos, no se veian libres del temor, pues herian á muchos los dardos que tiraban con los ingenios, ó con la mano; y asi corrian el mismo peligro los valientes y cobardes, aunque con diferente nombre.

De este modo se peleaba en Zama, quando dió de improviso Yugurta con un gran gol- só Yugurta pe de gente en los quarteles de los Romanos, en los quary hallando descuidadas las guardias, que ninguna cosa esperaban menos que la batalla, ganó por fuerza la puerta, mientras los nuestros turbados del repentino acometimiento buscaban el remedio, y cada uno conforme á su natural, huía ó tomaba las armas; pero quedó la mayor parte herida ó muerta; y entre todos no hubo mas de quarenta, que acordandose del nombre Romano se juntaron, y ocuparon

un lugar mas alto que los otros, de dó no los pudo echar el enemigo por mas que lo procuró; porque volviendo á arrojar los mismos dardos que de lexos les tiraban, casi no perdian golpe de los que siendo pocos, daban entre tantos; y quando se llegaban mas cerca los Numidas, entonces mostraban su valor, hiriendolos hasta que los rompian y hacian volver las espaldas.

Entretanto Metelo, que continuaba bravamente el asalto, oyó el tumulto y las voces de los enemigos, y volviendo el caballo, y viendo la gente que venía huyendo ácia él, entendió que era la suya, y asi envió luego á los quarteles toda la caballeria, y á Cayo Mario con las cohortes auxîliares, á quien con muchas lagrimas rogó por su amistad y por la República, que no dexase quedar afrentado al exercito victorioso, ni retirar sin dano al ene migo; y cumplió luego esta orden Mario, porque Yugurta embarazandose en los reparos de los quarteles, mientras caían los unos sobre la palizada, y los otros, con la priesa, se mal-Fue re- trataban en los pasos estrechos, despues de hachazado Yugurtapor ber perdido mucha gente, se retiró á lugares

fuer-

fuertes, y Metelo, no pudiendo salir con su intento, al anochecer se volvió con el exercito á los quarteles; y por la mañana, antes que tornase al asalto, mandó que toda la caballeria saliese de los quarteles á la parte por dó habia de venir el Rey, encomendando las puertas y los puestos mas cercanos á los Tribunos, y él fue ácia la Villa, que acometió de la misma manera.

Mas Yugurta, saliendo de la emboscada, Pero volembistió de improviso á nuestra caballeria; los meter lo quarteles. que encontró primero, se desordenaron con el miedo; pero llegando al punto los demás, no pudieran resistir mucho los Numidas, si sus infantes mezclados con la caballeria no ofendieran tanto á los nuestros, y confiado en ellos el enemigo no se retiraba en habiendo dado la carga, como suele la caballeria; mas pasando adelante atropellaba y rompia los esquadrones, entregando á sus infantes los Romanos quasi vencidos.

Al mismo tiempo se peleaba cruelmente en Zama, esforzandose cada Legado, y Tribu- Y Metelo continuaba no por su parte, y no poniendo ninguno de el asalto. ellos su esperanza en otro que en sí mismo;

esto hacian tambien los del lugar, defendiendose, y acudiendo á todos los puestos, y procuraban mas herir al enemigo, que guardarse de las heridas. Confundianse las voces de los que se incitaban, alegraban, ó gemian; llegaba al Cielo el ruido de las armas, y volaban de entrambas partes los dardos; pero los que defendian el muro, si cesaba algo el asalto, se ponian con mucha atencion á mirar como peleaba la caballeria, alegrandose ó entristeciendose conforme al suceso de los suyos; y del propio modo, que si los pudieran oir ó ver, los exhortaban y animaban, haciendoles señas con las manos ó con el cuerpo, y meneandose á un lado y otro, como si se desviáran de los golpes, ó arrojáran sus dardos. Despues que reconoció esto Mario, porque era en la parte que se le habia encargado, adrede apretaba menos á los Numidas, y sin molestarlos dexaba que viesen pelear á Yugurta; y al tiempo que estaban mas embebecidos con el amor que tenian á su Rey, arremetió de repente con grande impetu á la muralla, é ya los que subieron por las escalas habian ganado las almenas, quando acudieron los de dentro arro-

jan-

Astucia de Mario. jando piedras, fuego, y toda suerte de dardos, á que resistieron al principio los nuestros; pero como se rompieron por dos veces las escalas, y fueron oprimidos los que se hallaban en lo alto, se retiraron los otros lo mejor que pudieron, y pocos escaparon sin daño, quedando los mas de ellos estropeados; y la noche despartió el combate.

Metelo considerando que se cansaba en vano, y que no podia ganar la Villa, ni pesitio leaba Yugurta sino con estratagemas y ventaja, y que era pasado el estío, levantó el cerco, y puso guarnicion en las Villas que se rebelaron al Rey, y por sus murallas y sitio eran mas seguras, yendo á invernar con el exercito á la Provincia que está mas cerca de Numidia; mas no perdió este tiempo, como hacen otros, con el ócio y deleytes, sino pues que le aprovechaban poco en esta guerra las armas, valiendose en lugar de ellas de la inconstancia de los amigos del Rey, urdió contra él otras tramas.

Tentó con grandes promesas a Bomilcar, Acomete que por ser tan privado de Yugurta, era mas sas a Bomilcar. Acomete que por ser tan privado de Yugurta, era mas sas a Bomilcar. Acomete que por ser tan privado de Yugurta, era mas sas a Bomilcar. Acomete que por ser tan privado de Yugurta, era mas sas a Bomilcar.

él à Roma, y despues de haber dado fianzas, por la muerte de Masiva, previno (huyendose ocultamente) la sentencia; lo primero que alcanzó de él fue que viniese á hablarle en secreto, y luego prometiendole que si diese vivo ó muerto á Yugurta, le concederia el Senado perdon, y todos sus bienes, le persuadió facilmente al Numida aleve y temeroso, Induciendose la paz con los Romanos, traicion. sería una de las condiciones que se les habia de entregar para castigarle.

Y asi en hallando ocasion, y viendo triste á Yugurta, que se quejaba del estado de sus cosas, le aconsejó, y pidió con muchas lagrimas, que tuviese algun dia cuidado de su per-

el traidor a sona, de sus hijos, y del pueblo de Numidia, Yugurta, que tantos servicios le habia hecho; que habia sido desbaratado en todas las batallas, y estaba destruida toda la campiña, y mucha parte de la gente muerta o presa; y que con gran mengua de las fuerzas de su Reyno habia ya experimentado hartas veces el valor de sus soldados, y la fortuna; y que se guardase de que difiriendolo mas, no mirasen por si los Numidas, Con estas y semejantes razones persuadio al

Rey que se rindiese, y asi envió sus embaxadores à Metelo, ofreciendose à cumplir lo Rey. que le mandase; y que sin ningun otro concierto se entregaria á sí y al Reyno debaxo de su palabra.

Metelo hizo llamar de los presidios á todos los que eran del orden de los Senadores, y juntandolos, y á otros que le parecian mas idóneos, se tuvo Consejo: y asi (conforme á las costumbres de nuestros mayores, y á la resolucion que se tomó) ordenó a Yugurta por sus embaxadores, que diese doscientas mil libras de plata, todos los elefantes, y algunas armas y caballos; y despues que sin dilacion alguna fueron entregadas estas cosas, mandó que le traxesen presos todos los que y entrese habian pasado al Rey, de que fue traida la so dinero, mayor parte, segun su orden; y pocos fue-gente. ron los que al principio de la entrega se huyeron al Rey Boccho de Mauritania; y Yugurta, quando le acabaron de quitar las armas, soldados y dinero, y le mandaron que viniese á presentarse al General en la Villa de Tisidio, empezó á mudar de parecer, obligandole la conciencia á temer el castigo merecido.

Aunque Finalmente despues que estuvo muchos dias despues se errepintió. dudoso, mientras cansado de sus malos sucesos tenia qualquier cosa por mejor que la guerra; y mientras se representaba la grande caída que da un Rey que llega á ser esclavo; volvió á renovar la guerra, habiendo perdido neciamente tanta parte de sus fuerzas; y en Roma, consultandose al Senado sobre el gobierno de las Provincias, señalaron la de Numidia á Metelo.

Pronostican el Consulado Mario.

Al mismo tiempo, haciendo acaso Cayo Mario sacrificios á los Dioses en Utica, le dixo el adivino, que le pronosticaban cosas admirables y grandes, y que asi confiado en los Dioses executase lo que tenia propuesto, y experimentase muchas veces á la fortuna, por-Su naci- que le sucederia prosperamente todo. Andaba miento y con notable ansia por llegar al Consulado, y para merecerle no le faltaba mas que el nacimiento, sobrandole valor é industria; pues era experto en la milicia, valeroso en la guerra, y modesto en la paz, menospreciador de

> las riquezas y regalos, y deseoso solamente de la honra. Pero habia nacido y criadose

en Arpino, y como tuvo edad para ser soldado,

do, asento su plaza, y no se dió a la eloquencia de los Griegos, ni á las ceremonias de los cortesanos, sino entre otros exercicios mejores se perfeccionó en pocos dias su buen ingenio; y asi, quando pidió primero al pueblo el titulo de Tribuno militar, aunque de vista le conocian pocos, por la fama que de él corria, se le dieron facilmente todos; y con este cargo fue luego alcanzando otros, y gobernandose de manera en todos, que le juzgaban por merecedor de los mayores; mas hasta entonces por no ser mas noble, no se atrevia á pedir el Consulado; bien que despues le hizo la ambicion salir de sus terminos, y en aquel tiempo distribuía las demás honras la plebe, pero los nobles daban el Consulado unos á otros; y el que era de menor calidad, casi le tenian por hombre afrentado y por incapaz de esta dignidad, por mas estimado que fuese, y por mas hazañas que hubiese hecho. Ahora hallando Mario, que las cencia 4 palabras del adivino conformaban, con sus deseos, pidió licencia al General para ir á procurar el Consulado, Pero Metelo, si bien le acompañaban la virtud y la fama, con

que le todo lo que mas mercee ser deseado de los buenos, le hacía despréciar á los otros la soberbia, mal comun de los nobles; y al principio, movido de esta novedad comenzó á maravillarse de su empresa, aconsejandole como amigo, que no intentase una cosa tan fuera de camino, ni pusiese su pensamiento en mas de lo que le concedia su fortuna, porque no podian todos desear todas las cosas, y debia contentarse con lo que tenia; y finalmente que se guardase de pedir al Pueblo Romano lo que con razon se le rehusarla: habiendole dicho estas y ofras ruzones, y viendo que continuaba en su proposito, le respondió que suego que los negocios generales le diesen lugar, haria lo que le pedia; y despues volviendole á importunar diversas veces, cuentan que le dixo, que no apresurase tanto su partida, porque harto á tiempo llegaría á solicitar el Consulado, quando fuese à procurarle su hijo; tendria este veinte años, y sirviendo en la guerra se halló entonces en la tienda de su padre.

Esta respuesta irritó mucho a Mario, que son Mario anhelaba por el cargo, y así con la codicia la respuesta del Ge-y el enojo, que son los peores consejeros, neral.

andaba muy inquieto, declarando en todas. sus palabras y acciones su ambicion; daba mas libertad de la que solia à la gente de los presidios que estaban á su orden, y con los mercaderes ( porque habia muchos en Utica ) hablaba mal de la guerra alabandose á sí, y diciendo que si le entregasen la mitad del exer- Ycomen. cito, les traeria preso dentro de pocos dias á cosas. Yugurta; que era el General el que alargaba el negocio, porque como hombre que no cedia en vanidad ni arrogancia á los Reyes, se holgaba demasiado de mandar i y todo esto lo telnian ellos por cierto porque con durar tanto la guerra, se habian acabado sus haciendas; y no hay cosa que no llegue tarde al que ကြောင်းသည် တာ ကြောင်းကြောက်သည်။

., Hallabase tambien en nuestro campo in cierto Numida llamado Gauda, hijo de Mas- co de Masatanabal, y nieto de Masanisa, á quien nombró Micipsa por su segundo herederox y estaba consumido de achaques o que le enflaquecieron algo el juicio; había pedido á Metelo que le diese silla á su lado, como á los Reyes, y despues, que señalase una vanda de caballeros Romanos para su guarda; per do de me-

honra que solo pertenecia á los que llamaba Reyes el Pueblo Romano; y porque sería afrenta para los caballeros Romanos, si fuese junto sen de la guarda de un Numida; á quien (viendole triste) acometió, y aconsejó Mario, que con su favor pidiese venganza de las injurias recibidas del General, desvaneciendo con muchas palabras 'á este hombre, que con sus ordinarios achaques no tenia el juicio perfecto; llamabale Rey, y persona de grande valor ; l y inieto de Masanisa, que si estuviese preso d'muerto Yugurta; gozaria luego del Reyno de Numidia, como podia suceder dentro de pocos dias, si le enviasen por Consul á esta guerra; con que le persuadió, y tambien a los caballeros Romanos, soldados y hombres de negocios, y otros, con la esperanza de la paz, que escribiesen á Roma â sus deudos, quejandose del modo con que gobernaba la guerra Metelo, y pidiendo por General á Mario; y asi con una negociacion honrosa le solicitaban muchos el Consulado, y en aquel tiempo el pueblo, estando abatida la nobleza, anteponia en virtud de la

lcy

ley (c) Mamilia á hombres de poca calidad, · con que se encaminaba todo al designio de Mario.

Entretanto Yugurta, despues que dexó de rendirse, y comenzó la guerra, aparejaba con gran vigilancia todas las cosas, dandose priesa en juntar su exercito; procuraba ganar por amenazas ó promesas las Villas que se le rebelaron, fortificaba las suyas, y tornando á reparar ó comprar las armas, dardos, y lo demás que habia perdido con la esperanza de la paz, sobornaba los esclavos de los Romanos, y tentaba con dinero las guarniciones, prevenciosin dexar cosa que no inquietase y acometie- gurta. se, revolviendolo todo; y asi los de Vacca, donde (mientras trató del acuerdo Yugurta) ha- se los de Vacca. bia puesto presidio Metelo, importunados por los ruegos del Rey, se conjuraron los principales, que nunca le fueron contrarios; porque el vulgo, como sucede muchas veces, y mas en los Numidas, era variable, sedicio-

<sup>(</sup>c) Quizá fue autor de esta ley el Tribuno Cayo Mamilio Limitano, de quien se hizo mencion arriba; y parece que se estableció por ellaque gobernandose mal los nobles, escogiesen para los cargos á orros de menor calidad.

cioso, tan amigo de discordias y novedades, como enemigo de paz y quietud; y habiendose concertado, difirieron la execucion para el tercero dia, que con grandes regocijos se celebraba por toda Africa, pues en él habia mas ocas ones de alegrarse que de temer; y quando fue tiempo, convidó cada qual á comer en su casa á alguno de los Centuriones y Tribunos, y á Tito Turpilio Silano, Gobernador de la Villa; y los degoliaron todos á la mesa, excepto Turpilio, y luego dieron en los otros soldados, que (guardandose en aquel dia poco la orden) andaban es-. parcidos y desarmados; lo propio hizo el pueblo; algunos por inducirlos los nobles, y otros porque con la inclinacion que tenian á estas cosas, se holgaban de ellas y del tumulto, aunque ignorasen la causa.

Los Romanos asombrados con el repentino temor, sin saber resolverse á lo que les convenia, iban corriendo al castillo, dó tenian las insignias y los escudos. Pero estorbaba la retirada el enemigo, que le habia ya ocupado, y cerrado las puertas; y demás de esto las mugeres y niños arrojaban

des-

desde los tejados las piedras, y todo lo que hallaban en ellos, de suerte que no podian evitar el peligro, ni resistir, aunque eran -mas fuertes, á los mas flacos; y asi perecian -sin venganza buenos y malos, valerosos y co-nicion. -bardes; y en una tan grande desgracia solo escapó de todos los Italianos, sano y salvo el Gobernador Turpilio, con andar tan encarnizados los Numidas, y estar cerrada por to- escapo el das partes la Villa; no se pudo averiguar si sucedió asi acaso, ó si fue por algun concierto, ó por la compasion que tuvo de él su huesped; pero mostró ser hombre infame y ruin, ya que entre tantos males amó mas la vida que la honra.

Metelo (quando tuvo la nueva del suce- Procura la so de Vacca) se retiró algo triste á su retre- venganza metelo. te; y despues que se mezcló con el dolor la ira, procuró vengar luego la afrenta, y al anochecer sacó la Legion con que estaba de Marchanpresidio, y toda la caballeria de los Numi-vuclta Vacca. das que pudo juntar, y el dia siguiente, cerca de las tres horas, llegó á un valle, donde representó á los soldados, que cansados del camino no querian ya pasar adelante, que

no les quedaba mas de una milla para llegar á la Ciudad de Vacca, y que asi debian sufrir aun con buen ánimo este trabajo, para vengar á sus ciudadanos, varones valerosísimos, aunque desgraciados; prometiendoles con mucha cortesia el despojo; y despues que los animó con esto, mandó que fuese delante la caballeria, y luego los infantes, y que se apretasen y encubriesen las vanderas.

Los de la Ciudad, advertidos de que

venía la vuelta de ella el exercito, no se engañaron al principio en juzgar que sería

dandose de repente la señal, degollaron el pueblo, que se habia derramado por el campo,

el de Metelo, y cerraron las puertas; pero viendo que no se hacía ningun daño en la campiña, y que la vanguardia era de Nu-Que por la midas, pensaron que era Yugurta, y salieron muy alegres à recibirle; mas los nuestros,

y corriendo á las puertas se apoderaron de Ganó sin las torres, y podian mas el enojo, y la esperanza de la presa que el cansancio; de manera que solo se gloriaron dos dias de su traicion los de Vacca, pues fueron casi to-

dos

dos los de esta grande y opulenta Ciudad saqueados, ó muertos. El Gobernador Turpilio, que como he dicho, se huyó solo de ella, como no pudo dar sus descargos segun le ordenaba Metelo, fue condenado, y despues que le mandaron azotar, porque era de los (d) Latinos, le cortaron la cabeza.

Al mismo tiempo Bomilcar, que habia Bomilcar temiendose persuadido á Yugurta que se rindiese, lo que de Yugurta. dexó de cumplir con el temor, toman+ do de él sospecha el Rey, y teniendola él tambien, deseaba alguna revuelta, y buscaba medios para matarle, fatigandose en esto Procura su dia y noche, y (como tentaba todas las cosas) vino á juntarse con Nabdalsa, hombre noble, y por sus riquezas estimado, y bien quis- dalsa. to del pueblo, el qual solia gobernar muchas veces el exercito en ausencia del Rey, y despachar todos los negocios que dexaba pendientes Yugurta cansado, ó impedido en otros

mayores, con que alcanzó opinion y dineros; entrambos señalaron el dia para la traicion, resolviendo que se preparase lo demás

<sup>(</sup>d) La ley Porcia no permitis que castigasen con azotes al Ciudadano Romano; y por eso dice Salustio que era de los Latinos.

segun que lo requiriese el negocio; y con esto se fue Nabdalsa para el exercito que tenia á cargo en medio de nuestros presidios, para que no se arruinase la campiña sin daño del enemigo; y despues que turbado de una maldad tan grande no vino al tiempo, y le detenia el miedo, Bomilcar deseando dar fin á la empresa, y temiendo tambien (por ver la irresolucion de Nabdalsa) que mudase de parecer, le envió cartas por mensageros seguros, acusando su descuido y cobardia, y tomando por testigos á los Dioses,, en cuyo

uncito orra nambre hicieron el juramento : pediale que no convirtiese en su daño los premios de Metelo; que la ruina de Yugurta no podia ya dilatarse, y solo se trataba si habia de perecer por su valor de ellos, o el de Metelo; y que asi considerase qual queria mas, la recompensa, o la pena.

Pero quando llegaron estas cartas estaba acaso reposando en la cama Nabdalsa del exerdicio due habia hecho, videspues que leyó las razones de Bomilcar se congojó, y luego, co--mo sucede á las personas afligidas, le sobrevino el sueño ; serviase de cierto Numida, á quien

quien amaba mucho por la fidelidad con que acudia á sus cosas, y asi le fiaba todos sus secretos, excepto este; y como supo que le habian venido cartas, pensando, que como solia, le sería necesario su parecer y asistencia, entró en la tienda, y halló durmiendo á Nabdalsa; y la carta, que inconsideradamente habia puesto sobre la cabeza encima de la almo, notable de hada, la qual tomó y leyó toda; y al punto viendo la traicion se fue al Rey; de alli á poco despertó Nabdalsa, y despues que no halló la carta, y supo de los que se huyeron todo lo que habia pasado, procuró primero coger al secretario, y como no pudo fue à aplacar à Yugurta, à quien dixo: que la deslealtad de su criado le habia prevenido en culpus ayulo que pensaba declararle; pidiendole con muchas lagrimas por la amistad y fidelidad con que le habia servido, que no sospechase de él una maldad como esta.

Respondióle el Rey benignamente, y no lo que le quedaba en el pecho, diciendo que con la muerte de Bomilcar, y de otros que Muerte de se hallaron culpados en la traicion habia mitigado la ira, para que no resultase de este

negocio algun motin. Mas desde aquel dia no tuvo Yugurta un momento de sosiego; no estraña de se fiaba de ningun lugar, tiempo ó persona, temiendo á los suyos, como á los enemigos; volvia á todas partes los ojos, y espantandose de qualquier ruido, sin tener cuenta con su dignidad se iba muchas veces en una noche a dormir en diferentes lugares, y á ratos despertando del sueño arrebataba las armas, y hacía rumor, porque andaba con el miedo como hombre que ha perdido el juicio. Pero Metelo, quando tuvo por los que

sé habian huido la nueva de la muerte de Bones de Me milcar, y de que quedaba descubierto el trato, volvió con gran presteza á aparejar todas las cosas como para una nueva guerra, y dió licencia á Mario que le importunaba por Diolicen-cia a Mario ella, para que se fuese á su casa, parecien-Para volver dole que no le convenia detener al que servía de mala gana por el ódio que le tenia; y en Roma recibió con gran gusto la plebe lo que se habia escrito de Metelo y Mario, porque la nobleza, que solia calificar al General, le hacía odioso, en lugar de que al otro le grangeaba mas favor su poca calidad;

pero la pasion de entrambos vandos podia mas en sus negocios, que sus virtudes ó vicios; y los sediciosos Magistrados incitaban al vulgo, y como en todas sus juntas imputaban á Metelo los delitos mas graves, irritaron de suerte la plebe, que todos los oficiales y labradores, cuya hacienda y palabra solo consiste en lo que ganan por sus manos, dexando sus óbras, iban á visitar á Mario, cuya honra procuraban mas que el sustento de sus casas; con grandes deque estando atemorizados los nobles se dió el nes de contento, y al-Consulado a un hombre de baxa suerte, co- go el coasa que no se habia hecho en muchos años, y habiendo el Tribuno de la plebe Manlio Mantino preguntado al pueblo á quien queria encargar la guerra contra Yugurta, respondió la mayor parte, que á Mario; y aunque el Senado habia poco antes señalado la Numidia á Metelo, no se cumplió su decreto.

En aquellos dias habiendo perdido sus amigos Yugurta (pues, con haber muerto a tantos, se huyeron los demás al Rey Boccho) No se fie como no podia continuar la guerra sin ministros , y tenia por muy peligroso experimentar la fidelidad de otros nuevos, habiendo hailis lla-

. . . . Y

llado tan poca en los antiguos,; andaba vacilando, sin que ningun consejo ni persona, 6 cosa alguna le diese satisfaccion; iba cada dia por caminos diferentes, mudaba los Gobernadores, algunas veces marchaba ácia el enemigo, y otras se volvia á los desiertos; quando ponia su esperanza en la huida, y quando en no acaba de las armas, como quien no sabía si debia confiar menos del valor, ó de la lealtad de los suyos; y no veia en ninguna parte sino lo que le era contrario.

Le acome. Pero entre estas dilaciones le acometió

Y rompe Metelo.

de improviso Metelo con el exercito, y habiendo Yugurta dispuesto y ordenado conforme al tiempo sus Numidas, se comenzó la batalla, y en aquel lado dó se hallaba el Rey se peleó un poco; pero todos los demás fueron rotos y desbaratados en el primer reencuentro, quedando los Romanos con las insignias y armas, y algunos prisioneros; porque casi en todas las batallas les valieron mas á los Numidas los pies, que las manos.

Ciudad de Thala.

... Despues de esta rota desconfiando mas de vencido 112 sus gosas Yugurta; se retiró con los fugitivos, y parte de la caballeria á los desiertos y do alli -- 97 1

alli a Thala, Ciudad populosa y rica, en la qual tenia sus tesoros, y se criaban sus hijos; de que siendo advertido Metelo, aunque desde Thala al mas cercano rio hay cinquenta millas de distancia, y era toda la campiña yerma y estéril, todavia con la esperanza de que ganando á esta Ciudad daria fin á la guerra, determinó de pasar por todas las dificultades, y aun de vencer la misma naturaleza, Siguele con y asi mando que se descargase el bagaje de ción Metetodas las acémilas, y que solo llevasen trigo para diez dias; odres, y otros aparejos para conservar el agua; y demás de esto buscó por la campiña todo el ganado doméstico que pudo hallar, y le cargó de toda suerte de vasos (que la mayor parte era de madera, y se sacó de las chozas de los Numidas) y tambien ordenó á los lugares comarcanos, que despues de la huída del Rey se le rindieron, que traxesen cada uno el agua que pudiese, señalandoles el dia y higar en que se habian de hallar, é hizo cargar las acémilas con el agua del rio, que como dixe, estaba mas cerca de la Ciudad, y con estas prevenciones marchó la vuelta de ella; y quando llegó al pues-

puesto en que habia mandado que se juntasen los Numidas, refieren que asi como se acabó de asentar y fortificar el campo, cayó de repente una tan gran lluvia, que era bastante para sustentar el exercito; y vinieron asimismo mas bastimentos que los que aguardaban, porque los Numidas (como hacen ordinariamente los que há poco que se rindieron) procuraron señalarse, y los soldados usaron por devocion mas del agua que les dió el cielo, cobrando con esto mayor ánimo; pues les parecia que tenian cuidado de ellos los Dioses inmortales, y al otro dia contra la opinion de Yugurta llegaron á Thala; los de la Ciudad, que entendian que la aspereza del lugar les servía de defensa, aunque se espantaron de un hecho tan grande y extraordinario, no dexaron de prevenirse con la misma

Pero el Rey, pareciendole que ya no quedar en habia cosa imposible para Merelo, que con su industria habia sobrepujado todas las armas, lugares y tiempos, y finalmente la misma naturaleza, que sobre las demás cosas tiene imperio.

vigilancia para el combate, y lo propio hi-

cieron los nuestros.

se huyó aquella noche de la Ciudad con sus hijos, y mucha parte del dinero, y despues no se detuvo en lugar alguno mas de un dia, ú de una noche, fingiendo que le obligaban los negocios á usar de esta diligencia; pero temia alguna traicion que pensaba evitar con la presteza, y que para semejantes designios se halla con el ócio mejor ocasion.

Metelo viendo los de Thala dispuestos á pelear, y que la Ciudad era fuerte por el sitio y reparos, la cercó con trincheras y palizadas, y mandó que en dos puestos los mas convenientes se hiciesen galerias, y levantasen plataformas, y sobre ellas ponian torres con que defendian las obras, y los que asistian en ellas, y los de dentro hacian tambien sus prevenciones y defensas, no se descuidando los unos ni los otros en cosa alguna; hasta que los Romanos, habiendo pasado muchos trabajos en los asaltos, al cabo de quarenta dias que duró el cerco, se apoderaron de la Ciudad; Romanos la Ciudad. cuyos despojos no les dexaron gozar los que se habian huido á Metelo; porque despues que vieron sus cosas en mal estado, pues ya batian con los ingenios la muralla, llevaron

al palacio el oro y la plata, y todo lo que tenia algun valor, y despues que se hartaron del vino y de las viandas, lo abrasaron todo, y al palacio, arrojandose en el mismo fuego, y tomando por sus propias manos la pena que despues de vencidos temian del enemigo.

pedir pre-

Luego que se ganó á Thala vinieron los de Leptis a embaxadores de la Villa de Leptis á pedir á Metelo que les enviase presidio, y un Gobernador, porque un cierto Hamilcar, hombre noble é inquieto, andaba alborotando el pueblo, sin tener respeto á las ordenes de los Magistrados, ni à las leyes; de modo, que si no les acudia luego se verian en grandísimo peligro sus aliados; porque los Leptitanos, desde que se comenzó la guerra contra Yugurta, suplicaron al Consul Calpurnio, y despues al Senado, que los recibiesemos por amigos y confederados; y habiendo impetrado esto, nos guardaron siempre mucha Fidelidad lealtad, cumpliendo todo lo que les ordena-

de esta Vi-

ron Calpurnio, Albino y Metelo; y ahora se les concedió facilmente lo que pedian, enviandoseles quatro Cohortes de Ligures, y por Gobernador á Cayo Annio.

Fue

Fue fundada esta Villa por los (e) Sido- su fundanios, que (segun se nos ha referido) huyeron por sus guerras civiles de la patria, y aportaron con sus naves á estos lugares. Edificaronla entre las dos Syrtes, que este nombre se les dió conforme á su naturaleza, porque hay dos golfos casi en la ultima costa de Africa, que con ser desiguales en la grandeza, no se diferencian en los efectos. Tienen gran fondo junto á la costa, y en las demás partes, (segun lo quiere la fortuna) se halla á veces mucha agua, y á veces poca; porque quando comienza á conmoverse la mar, y alterarse con la tormenta, llevan tras sí las olas el limo, la arena y las piedras, y asi se muda con el viento la forma de estos lugares; que llamaron (f) Syrtes, porque atraen á sí. El lenguaje del pueblo se ha trocado, despues que emparentaron con los Numidas; pero casi todas sus costumbres y leyes son de los Sidonios, y conservanlas mas facilmente, por

<sup>(</sup>e) Fue Sidon Ciudad muy antigua en la Fenicia; de la qual hace mencion el Profeta Isaias; y segun S. Geronimo la pobló y dio su nombre Sidón, primogenito de Chanaam.

<sup>(</sup>f) Zupán (Syrko) en Griego nignifica llevar ó traes algo por fuerza.

estar lexos de sus Reyes, y haber grandes desiertos entre este lugar y la parte mas habitada de Numidia.

Mas ya que por medio de los Leptitade dos Car- nos llegamos á estas regiones, me parece que tagineses. no haré mal en referir un hecho admirable é insigne de dos Cartagineses, pues nos movió el lugar á tratar de esto: en el tiempo que los Cartagineses señoreaban la mayor parte de Africa, tenian tambien muy grandes fuerzas y riquezas los de Cyrene, y habia entre estas dos Ciudades una campiña llana y arenosa, sin algun rio ó monte que distinguiese sus límites, que dió ocasion á la larga y cruel guerra que traxeron; y despues que de entrambas partes fueron muchas veces desbaratados, y puestos en huída los exercitos y las armadas, con que se quebrantaron algo las fuerzas; temiendo que algun tercero. viniese á acometer los vencidos y vencedores cansados, hicieron con las treguas este acuerdo: que en cierto dia saliesen de ambas las Villas los diputados, y que el lugar en que se encontrasen, serla el límite comun de los dos pueblos. Enviaron de Cartágo dos hermanos

nombrados los Philenos, que hicieron mas diligencia que los Cyreneses, aunque no sé si esto sucedió por su descuido, ó acaso, ya que en aquella tierra suele detener el viento á los caminantes como en la mar; porque si alguna borrasca levanta en los lugares llanos y deshabitados la arena, ésta impelida con tal fuerza hinche la boca y los ojos, con que no pueden pasar adelante los que tienen la vista impedida; quando los Cyreneses vieron que quedaban algo mas atrás, y temieron que en su patria se les daria el castigo de su falta, comenzaron á confundir el negocio, imputando á los Cartagineses, que habian salido antes del tiempo, y escogiendo todas las cosas, por no volver vencidos; pero como los Cartagineses pidiesen qualquiera otra condicion, como fuese justa, los Griegos dexaron á la eleccion de los Penos, que o ellos habian de ser enterrados vivos en el lugar que quisiesen por termino de su pueblo, o que les dexasen llegar con la misma condicion al que bien les pareciese. Los Philenos aceptando el partido dieron sus personas y vidas á la República, y fueron enterrados vivos. Los Cartagineses dedicaron en el propio lugar dos altares á los hermanos Philenos, haciendoles en la Patria otras honras; ahora vuelvo á mi proposito.

Yugurta despues que con haber perdido á Thala entendió que no habia reparo contra Metelo, pasó con poca gente por grandísimos de-- siertos, y llegó á los Getulos, gente rustica y fiera, que en aquel tiempo no tenia noticia del nombre Romano; y juntando una gran muchedumbre de ellos, les fue poco á poco enseñando como habian de guardar la orden, seguir las vanderas, y obedecer á sus Capiy por metanes, haciendo como soldados las demás co-dio de los sas, y asimismo con grandes dádivas y ma-

yores promesas alcanzó el favor de los Privados del Rey Boccho, y dandole estos entrada le per-Le vino à suadió que moviese guerra à los Romanos,

inducir a la hallando mas facilidad y disposicion para ello por haber Boccho al principio de estas revueltas enviado sus embaxadores á Roma pidienedo que le aceptasen por amigo; que con ser tan à proposito para la guerra que se habia comenzado lo estorbaron algunos, que dexandose cegar de la avaricia estaban acostumbrados á vender todas las cosas justas ó injustas;

y Yugurta tenia ya casada una hija con Boccho; mas este parentesco puede poco con los Numidas y Moros, porque cada qual segun su posibilidad toma muchas mugeres; algu- bre antigua nos diez, y otros mas, pero el Rey excede 105. en el numero; y como entre tantas se reparte el amor y á ninguna tienen por compañera, no estiman mas la una que la otra.

Y asi en el lugar que entrambos acordaron, se juntaron sus exercitos, y dandose el uno al otro la palabra, encendió! Yugurta mas el ánimo de Boccho con la plática que le hizo, diciendo: que eran los Romanos agenos de la razon, en extremo avaros, y enemigos comunes de todas las gentes; porque el deseo de mandar, y el ódio con que perseguian á todos los Reyes, les daban la misma ocasion para hacer guerra á Boccho, que tuvieron para hacerla á Yugurta, y á las otras naciones; y que de la propia manera que le habian tenilo por enemigo, y poco antes á los Cartagineses, y al Rey Perséo, lo sería de los Romanos el que pareciese mas poderoso.

Entre estos y semejantes discursos resolvieron que se marchase la vuelta de Cirtha, poner cer-

don-

donde habia dexado Metelo la presa, cautivos, y bagaje; porque le parecia á Yugurta que tomandose la Villa se aventajarian mucho, ó viniendo Metelo á socorrerla se daria la batalla, que era lo que él, como astuto procuraba, para quitar los medios de la paz á Boccho, y para que con las dilaciones no viniese á desear otra cosa mas que la guerra.

Metelo como supo la liga que habian hecho los Reyes, no presentaba inconsideradamente en todos los lugares la batalla, ni como solia hacer con Yugurta tantas veces vencido; pero fortificando su campo no muy le-Pero pre- xos de Cirtha aguardó á los Reyes; teniendo venialo to-

Metelo.

do la prudencia de por mas acertado reconocer primero á los Modencia ros, por ser este enemigo nuevo; para pelear despues con mas ventaja; y entretanto le escribieron de Roma que habian dado la Probiendo que vincia de Numidia á Mario, é ya sabía que era Consul, y sintiendo estas cosas mas de

gobierno á Mario.

lo que era justo y honesto, no podia detedemasiado, ner las lagrimas, ni moderar las palabras; porque, si bien en todo lo demás mostraba grandisimo valor, resistia mal á qualquier disgusto, que atribuian á algunos á arrogancia; otros

de-

decian, que aunque tenia muy buen natural le habian irritado con la afrenta, y con arrebatarle de las manos la victoria ya adquirida; yo sé muy bien que le daba mayor pena la honra de Mario que el agravio que se le hacía; y que no mostrára tanto sentimiento, si le quitáran la Provincia para entregarla á otro.

Y asi con este dolor, y porque le parecia necedad disponer con su peligro las cosas agenas, envió á pedir á Boccho, que no se hiciese sin ocasion enemigo del Pueblo Romano, cho pues tenia tantos medios para ser su amigo y fante co aliado, y le estaria mejor esto que la guerra; y aunque confiase mucho de sus fuerzas, no debia dexar las cosas seguras por las dudosas; que qualquiera guerra se emprendia facilmente, pero se acababa con dificultad, y no podia darla fin el que habia dado el principio; porque este se permitia á qualquiera por cobarde que fuese; pero solo al vencedor el deponer las armas; y que asi mirase por si y por su Reyno, y pues vela sus cosas en buen estado, no las aventurase por un perdido. A esto respondió cortesmente el Rey: que deseaba la paz; pero que se condolia de la miseria de Yugurta; y si con él hiciesen el

mis-

queria Metelo.

mismo concierto, se facilitaria todo lo demás. Tornó otra vez el General á replicar á las dey fucron mandas de Boccho, aprobando algunas, y redo las de husando otras; y de esta manera yendo y virespuestas niendo muchas veces de entrambas partes los diputados, pasaba el tiempo, y sin llegar á las manos se alargaba la guerra, que era lo que

Pero Mario despues que con tan grande

aplauso de la plebe le dieron el Consulado, y

mandas y

le señaló el pueblo la Provincia de Numidia, habiendo sido siempre enemigo de los nobles, andaba entonces mas insolente y feróz, ofendiendolos en general y en particular, y repitiendo muy á menudo, que era su Consulado el despojo de la victoria que habia alcanzado de ellos; con otras palabras arrogantes y pesadas; y entretanto prevenia con sumo cuidado todo lo necesario á la guerra, pidiendo gente para rehacer las legiones, enviando por socorro á los Reves y confederados, y llamando del

Lacio los hombres de mas valor, que habia conocido en el exercito; y algunos solo por lo que prometia de ellos la fama; y con grandes ofrecimientos procuraba que le acompa-

ña-

nasen los que eran ya jubilados; y los Senadores, aunque le aborrecian, no osaban ne-Favorecien garle cosa alguna, consintiendole con mucho gusto las levas, porque creían que teniendo la plebe tan poca gana de ir á la guerra, se hallaria Mario sin medios para continuarla, ó sin el favor del vulgo; mas engañólos la esperanza, y el haber tantos que desearon acompañar al Consul, persuadiendose cada qual que habia de volver á su casa victorioso y cargado de despojos; y no los animó poco Mario con el razonamiento que les hizo; porque despues que le decretaron todo lo que habia propuesto, y quiso levantar la gente, para exhortarla, y dar tambien (segun solía) pesadumbre á los nobles, convocó el pueblo, y discurrió de este modo:

Muy bien se, Quirites, que muchos no os piden el gobierno por los mismos medios con que to a la pledespues de alcanzado le exercen; al principio se muestran industriosos, humildes y modestos, y luego se hacen descuidados y soberbios; pero yo entiendo que se debe caminar diferentemente, porque como importa mas el bien público que el Consulado o la Pretura, asi se ha de procu-

rar con mas cuidado que los otros cargos; y tampoco ignoro, que con haber recibido de vosotros la mayor honra, son muy grandes las obligaciones que me corren, pues me he de armar para la guerra, y sacar menos del erario; hacer que sigan la milicia los que no se desea ofender; y prevenir todas las cosas en la Patria, y fuera de ella; que el encaminarlas entre gente envidiosa, enemiga é inquieta, creed, Quirites, que tiene mas dificultad de lo que nadie imagina; á esto se añade el hallar los otros para el descargo de sus faltas la antigua nobleza, y hazañas de sus mayores, las riquezas de sus parientes y deudos, y tantos allegados; pero todas mis esperanzas estan fundadas en mi mismo, y es menester que las conserve con mi virtud y entereza, porque todo lo demás me puede ayudar poco. Ya veo, Quirites, que todos han puesto en mi los ojos, y que por los servicios que hago á la República me favorecen los hombres de bien, aunque los nobles buscan medios para derribarme; y asi es necesario que me esfuerce yo mas, para que no os engañen, ni salgan con su intento. Desde mi niñéz estoy acostumbrado á 10dos los trabajos y peligros; é ya que sin recom-

pensa os servia, Quirites, no dexaré de contimuarlo despues que me honrasteis. Mal se pueden moderar con la autoridad los que por ambicion fingieron las virtudes; mas como empleé en buenos exercicios toda la vida, vino á ser con la costumbre cosa natural en mi el proceder bien. Habeisme mandado hacer la guerra á Yugurta, y tomólo mal la nobleza; yo os ruego que considereis si os está mejor mudar de resolucion, y dar esta orden, ú otra semejante á alguno de tantos nobles, que sea de linage antiguo, y tenga muchas (g) imágenes, sin haber visto jamás guerra, para que ignorando todas las cosas se turbe y pierda el ánimo en una empresa tan grande, y tome alguno del pueblo que le instruya; que asl suele suceder ordinariamente, que él, á quien enviais por Gobernador, busque otro que le gobierne. Yo conozco, Quirites, algunos, que despues que fueron Consules comenzaron á leer los hechos de sus mayores, y las ordenes militares de los Griegos, haciendo las cosas al revés; pues aunque antes que se administre se reci-

<sup>(</sup>g) Antiguamente solia dar el Senado a los que hacian algun aervicio señalado a la República alguna estatua ó imagen, que ponian en su casa para que sirviese de memoria y exemplo a sus descendientes

be el cargo, se ha de saber primero lo que despues se ha de executar. Haced ahora, comparacion, Quirites, de mi, que soy el primero de mi linage, con la soberbia de las nobles. Yo he visto parte de las cosas que ellos suelen oir, o'leer, y las demás han pasado por mis manos, y aprendi en el exercito lo que ellos hallaron en los libros; y así considerad, Quirites, si se deben estimar mas las obras, que las palabras; menosprecian mi nacimiento, é yo su cobardia; á ellos se les imputan sus vicios, y á mí el no haber tenido mas suerte; y supuesto que me persuado que la naturaleza es una sola, y comun á todos, digo que se halla mas nobleza en quien se halla mas valor; y si ahora se pudiese preguntar á los padres de Albino, y Calpurnio, si quisieran tener por hijos á ellos, o á mí, ¿ que os parece que responderian, sino que deseáran que fueran sus hijos los mejores? Pero si con razon me desprecian, hagan lo propio de sus mayores, cuya nobleza tomo como la mia su principio de la virtud; y si tienen envidia de mi honra, tenganla tambien de mis trabajos y limpieza, y de mis peligros, pues son los medios con que la he adquirido;

mas estos hombres desvanecidos con la soberbia viven de manera, como si no estimáran las mercedes que haceis, y pidenlas de manera como si hubieran vivido bien; mas en verdad que se engañan pretendiendo á un mismo tiempo dos cosas tan diferentes, como son los deleites de la pereza, y los premios de la virtud; quando hacen alguna plática delante de vosotros, o en el Senado, todo es ensalzar á sus progenitores; y. refiriendo sus hazañas piensan que se ilustran mas á si, siendo esto al contrario; porque quanto mas digna de loor fue la vida de ellos, tans to mayor vituperio merece la floxedad de estos; y verdaderamente la gloria de los antepasados sirve de luz á sus descendientes, para que no puedan quedar ocultos sus vicios ní sus virtudes. Este resplandor me falta, o Quirites, pero podré (que es cosa, mas honrosa) hacer relacion de mis hechos. Mirad, ahora quan grande es su maldad, pues que no me quieren conceder por mi virtud, lo que se atribuyen á sí por la agena; y esto porque no hay estátuas en mi casa, y porque, soy el principio de mi nobleza; aunque realmente vale mas el habersele dado vo, que el haber corrompilo ellos la que recibieron

de otros. Ninguna duda pongo en que si me quisieren responder ahora, lo harán con una oracion, y bien compuesta; pero habiendome vosotros hecho una merced tan grande, ya que en todas partes con sus injurias nos ofendian, no me pareció bien callar, porque no se imputase á alguno culpa mi modestia, aunque hallo, que ningunas palabras bastan à afrentarme; pues si son verdaderas, es fuerza que digan bien de mi; y si son falsas, las convencerán mi vida y mis costumbres; mas ya que reprehenden la resolucion con que me habeis puesto en el mas alto estado, y encargado el negocio mas importante, considerad otra vez, si es cosa de que debeis arrepentiros; porque confieso que para daros seguridad, no puedo representar las estátuas, triunfos y consulados de mis mayores; pero si fuere necesario mostrare las lanzas, vanderas, jaeces, y otros dones militares, y heridas muy honradas; estas son mis imágenes, esta es mi nobleza no heredada, sino adquirida por grandisimos trabajos y peligros. No uso de palabras afectadas, porque harto se declara la virtud. Ellos han menester este artificio, para encubrir con discursos sus infamias; y tampo-

co aprendi las letras Griegas, à que fui poco inclinado, viendo que ni á los que las enseñaban hacian mas virtuosos; antes procuré saber otras cosas mas útiles á la República, como herir al enemigo, gobernar un presidio, no temer cosa alguna, sino la ruin fama, sufrir de la propia manera el frio que el calor; y tolerar juntamente la pobreza y el trabajo. Con estos exemplos exhortaré á mis soldados, y no hare excesos para que ellos pasen necesidad, ni pretenderé honras á costa de su sudor; y este es el gobierno provechoso y moderado; porque regalarse á si, y hacer padecer al exercito, es ser Rey, y no Capitan; y usando del mismo termino, y de otros semejantes, vuestros mayores se engrandecieron á si, y á la Repüblica; y confiados en ellos los nobles, aunque con diferentes costumbres, nos desestiman a nosotros, que los imitamos, y os vuelven á pedir todas las honras, no por sus merecimientos, sino como si les fueran debidas. Pero es notable el engaño de estos hombres arrogantisimos: sus anrepasados les dexaron todo quanto pudieron, riquezas, imágenes, y una gloriosa memoria; la virtud no se la dexaron, ni podian; porque esta no se da de presente, ni se recibe. Dicen que soy un villano grosero, porque no se orde-. nar bien un banquete, ni pago mas á un truhan, o á un cocinero, que á un labrador; asl lo confieso de buena gana, Quirites; porque. á mi padre, y á otras personas virtuosas he oi-. do decir, que han de ser curiosas las mugeres; y los hombres inclinados al trabajo, y preciarse mas de las armas que de otras alhajas. Hagan, muy en hora buena siempre lo que les da gusto, y tienen por bueno; anden enamorados, y beban; y donde pasaron su mocedad acaben sus! años postreros en los convites recreando su vientre, y la parte mas torpe del cuerpo; con que nos dexen á nosotros el sudor, el polvo, y otras. cosas, como estas, que queremos mas que sus regalos; pero no lo hacen asi los infames; que despues que se deshonraron con todo genero de maldades, van á arrebatar los premios de los. buenos; de manera que contra toda razon no reciben daño de vicios tan enormes, como la luxuria y pereza, los que se dieron á ellos; y le padece sin culpa alguna la República. Ahora que les he respondido lo que requerian mis cos tumbres, y no sus maldades; añadiré algo de

lo que toca á la República; y lo primero, que espereis, Quirites, muy buen suceso en las cosas de Numidia, pues habeis quitado la avaticia, ignorancia, y soberbia, que eran todas las que defendieron á Yugurta. Teneis allá un exercito que conoce la tierra; y asi me ayude Hércules, como es mas valeroso que dichoso; porque han consumido mucha parte de el la codicia y temeridad de los Capitanes; y asi los que son ya de edad para la guerra, esfuercense, y acudan conmigo al servicio de la República; y no cause à nadie temor la miseria de otros, o la arrogancia de los Capitanes; porque en el esquadron, y en la batalla seré vuestro consejero, y compañero en los peligros; y en todo me gobernare como á vosotros; y sin duda con el favor de los Dioses nos uguardan ya la victoria, los despojos y la honra; que quando no lo tuvieramos todo tan seguro, estaban obligados los hombres de bien á dar socorro á la República; y ninguno por cobarde escapo de la muerte, ni ningun padre deseo tanto, que viviesen siempre sus hijos, como que fuesen buenos y honrados. Mas os dixera, Quirites, si las palabras dieran animo á los medrosos; que á los que tienen valor, he dicho lo que basta.

Apercibese el nuevo Consul.

Habiendo Mario hecho esta plática, y viendo dispuestos los animos de la plebe, cargó luego las naves con los bastimentos, armas, dinero, y otras cosas necesarias, y mandó que partiese con ellas el Legado Aulo Manlio, mientras él levantaba la gente, no conforme à las ordenes de los antiguos, ni de las (h) Clases, porque asentaba á qualquiera la plaza, y á muchos de los que contribuían por la (i) persona; y esto decian algunos que sa habia hecho a falta de buenos; y otros por la ambicion del Consul; ya que gente de esta suerte le habia dado la honra y acrecentamiento, y á quien procura el gobierno le es mas á proposito el mas pobre, que no tiene cuidado de cosa alguna, por no tenerla; y le parecen licitas todas, quando le traen pro-

<sup>(</sup>h) Servio Tulio, semo Rey de los Romanos, instituyo el Censo, de que trata largamente Livio, y dividió el pueblo en cinco clases, y estas en diversas Centurias o Compañías: cada clase tenia sus armas diferentes, y de ellas se escogia la gente que habia de ir á la guerra.

<sup>(</sup>i) Pero los esclavos, y los que por su pobreza daban un pequeño tributo (como dice A. Gelio) por la persona, no se admitian en la milicia, ni se fiaban de ellos, como de gente que po tenia que perder-

vecho; y asi Mario con alguna gente mas de la que se le habia señalado partió para Africa, y de alli á pocos dias aportó á Utica, donde le entregó el exercito el Legado Publio Rutilio, porque Metelo se fue por no ver á Mario, ni las cosas que oyendolas no pudo sufrir su ánimo.

Pero el Consul despues que rehizo las Entra por Legiones y Cohortes auxîliares, las llevó á Mario. tierras fértiles y ricas, dando toda la presa á los soldados; despues acometió los castillos y Villas flacas y mal proveídas de gente, y tuvo en muchas partes varios reencuentros, aunque de poca consideracion; en que se hallaba sin ningun temor la gente nueva, y veía prender ó matar á los que huían, y que el mas valeroso andaba mas seguro, y que con las ar-: mas se defendia la libertad, la patria, los deudos, y todo lo demás, y se adquirian las riquezas y la gloria; con que en poco tiempo vinieron á perfeccionarse viejos y nuevos, siendo todos iguales en el valor. Pero los Reyes, como supieron la venida de Mario, se fue cada qual por su parte á lugares dificultosos, que asi lo aconsejó Yugurta, esperan-

do que de alli á poco podrian dar en los Romanos esparcidos; que como suelen hacer muchos, quando se les quita la ocasion de temer, correrian por mas partes, y con menos orden.

Vuelve 4

Entretanto Metelo, que se habia vuelto Roma Me. á Roma, fue recibido contra su esperanza con grandísimo aplauso; porque, como habia ya cesado la envidia, no le mostró menor aficion el pueblo, que el Senado. Pero Mario con gran vigilancia y prudencia atendia juntamente á las cosas de los suyos, y de los enemigos, reconociendo las que eran de provecho ó daño para los unos y los otros; ininformábase del camino que tomaban los Reyes, y prevenia sus resoluciones y ardides; no sufria descuido en su campo, ni que tuviesen ellos lugar seguro; y asi rompió muchas veces en el camino á Yugurta y los Getulos, que saqueaban las tierras de nuestros confederados, y hizo arrojar las armas al Rey junto á Cirtha; mas como vió que aunque ganaba reputacion, no acababa con esto la guerra, determinó de poner cerco á las Villas, que por el sitio y los moradores eran de mayor

servicio al enemigo contra nosotros; pues asi perderia sus fuerzas Yugurta, si lo consintiese, ó daría la batalla; porque Boccho le habia enviado á decir diversas veces: que deseaba la amistad del Pueblo Romano, y que no Boccho. temiese de él ningun daño; no se sabe si lo fingió para ofenderle mas llegando de improviso, ó por su inconstancia, y costumbre de mudar la guerra y la paz.

Pero el Consul, segun que habia propuesto, acometía las Villas y castillos fuertes, que se le entregaban algunos por fuerza, otros por temor, ó por los premios que ofrecia; al principio no se empeñaba en lo mas dificultoso, pareciendole que por defender á los suyos le vendria á las manos Yugurta; mas quando supo que estaba lexos, y atendia á otras cosas, entendió que era tiempo de intentar las mayores y mas arduas.

Habia entre unos grandes desiertos una capsa fun-Villa populosa y fuerte, nombrada Capsa, que Hercules fundó (segun decian) Hércules Líbyco; los moradores no pagaban tributo á Yugurta; y como los trataba tan bien, eran tenidos por muy fieles; defendianlos del enemigo las mu-

su sitio. rallas y armas; y aun mas la aspereza de aquellos lugares, porque en apartandose de la Villa era todo yermo y deshabitado; faltaba el agua, y hacian gran daño las serpientes; cuya violencia, como la de todas las fieras, era mayor por faltarles el sustento; y estas, que naturalmente son tan dañosas, no se encienden con ninguna cosa tanto como con la sed; deseaba sumamente Mario ganar esta Villa, asi porque le importaria para la guerra, como por parecer empresa dificultosa, y haber dado gran nombre á Metelo la de Thala, cuya fortificacion y sitio no era muy diferente; bien que junto á los muros de Thala habia muchas fuentes, y los de Capsa solo tenian una dentro del lugar, y se ayudaban de las cisternas; que esto sufrian mas facilmente alli y en todas las tierras de Africa, que estando lexos de la mar vivian con menos policía; porque los Numidas se sustentaban casi todos preciaban con la leche y las fieras, y no buscaban la sal, ni otros guisados que provocan á gula, pues comian y bebian solo por aplacar la ham-

los regalos.

Y asi el Consul habiendolo reconocido to-

bre y sed, y no por gusto.

do,

do, creo que se confió en los Dioses, ya que no podia con su consejo proveer á tantas dificultades, faltandole tambien el trigo; porque los Numidas procuran mas tener pasto para su ganados, que labrar los campos; y si algo habia crecido lo hizo llevar el Rey á lugares fuertes, y era esta campiña estéril, y el fin del estío, quando no se hallaba en ella fruto alguno. Dió todavia muy buena orden, segun los medios presentes: encomendó á la caballeria auxîliar el ganado que poco antes se habia tomado, y envió al Legado Aulo vencion de Mario. Manlio con las cohortes mas prontas á la Villa de Laris, donde habia dexado el dinero y los bastimentos, diciendo que luego le seguiria; pero que ahora iba á buscar alguna presa; con que encubriendo su intento marchó ácia el rio Tana, y distribuyendo igualmente cada dia el ganado por las Centurias y tropas, mandaba que hiciesen odres de los cueros; y tambien suplia la falta del trigo, previniendo, sin que la entendiese nadie, las cosas que habian de ser necesarias, pues al cabo de seis dias, en que llegó al rio, tenia hecha una gran cantidad de odres; y habien-

زرر در م

dose fortificado algo el campo, ordenó que los soldados comiesen, y que en poniendose el sol estuviesen apercibidos para marchar, dexando alli todo el bagaje, sin tomar para sí y sus acémilas otra carga que el agua. Quando le pareció que era tiempo salió de los quarteles, y despues de haber caminado toda la noche se alojó, y la siguiente hizo lo propio, y en la tercera mucho antes del dia llegó á un cerro que estaba solo á dos millas de Capsa, donde aguardó con todas sus tropas lo mas encubiertamente que pudo.

En amaneciendo salieron de la Villa muchos Numidas sin recelarse del enemigo, y asi mandó que toda la caballeria, y con ella los infantes mas sueltos fuesen corriendo ácia: el lugar y tomasen las puertas, y él los sint guió con notable presteza, sin dar lugar á que se pusiesen á saquear los soldados; y viendo Que tomó esto los de Capsa se rindieron, forzados del los suyos, peligro de un miedo mento. peligro, de un miedo grande del mal no previsto, vide estar tanta parte de los ciudada-

> nos fuera del lugar en poder de Mario, que hizo poner fuego á Capsa, y degollar todos los mancebos; vendiendo los demás, y repar-

4

Capsa.

tien-

tiendo la presa entre los soldados; que de este rigor se usó contra el derecho de la guerra, no por la avaricia ni maldad del Consul, sino por ser la plaza muy acomodada para Yugurta, y no poderse sustentar por los nuestros sin mucha dificultad, siendo aquella gente instable y rebelde, que nunca se habia corregido por fuerza ni por amor.

Despues que sin pérdida de los suyos dió fin Mario à una tan grande empresa, si bien te suceso al Consul. tenia ya mucha opinion y fama, fue mas celebrado y estimado; tanto que aun atribuían á su valor las cosas mal consideradas; ensalzandole los soldados, asi por la benignidad que causo á con que los trataba, como por los despojos gos. con que se enriquecian, y temiendole los Numidas mas que á hombre mortal; y finalmente todos los confederados y enemigos creían que tenia un entendimiento Divino, y que los Dioses guiaban sus acciones; mas el General con este buen suceso pasó á otros lugares, y hallando en pocos defensa, mandaba quemar á muchos que desamparaban los Numidas, por la desgracia de Capsa; con que no se veían, sino muertes y llantos; y habiendo conquisa

tado muchos pueblos, y los mas de ellos sin eperder un hombre, se resolvió á otra empresa, no menos dificultosa que la de Capsa, aunque sin pasar tanto trabajo; porque no muy lexos del rio Mulucha, que dividía los Reynos de Yugurta y Boccho, con ser lo demás tierra llana, habia una peña harto espaciosa, y muy alta, con un castillo, no de los mayores, á que se subia solo por una senda, porque lo habia hecho todo tan inaccesible la Intenta co- naturaleza, como si se hiciera de industria. Guardábanse en este castillo los tesoros del Rey, y asi se esforzó para ganarle Mario, pero fa-

vorecióle mas que la razon, la fortuna; porque se hallaba muy bien proveído de gente, armas y trigo; tenia una fuente, y no habia lugar para plataformas, torres, ú otras maquinas, por ser la subida del castillo tan angosta, que acortaban por entrambos lados las galerias que hacian con grandisimo peligro, y sin provecho; pues habiendose adelantado algo, las deshacian con el fuego, ó las piedras, y no podian los soldados quedar delante de la obra por la aspereza del lugar, ni trabajar seguramente en las galerias; mataban y herian á los mas valerosos, con que crecía en los otros el miedo.

Pero Mario despues de haberse cansado mucho tiempo en vano, comenzó á afligirse, y pensar en si desistiria de la empresa, ya que no sacaba fruto de ella, ó si la remitiria á la fortuna, cuyo favor habia experimentado tantas veces; y habiendose fatigado con este pensamiento muchos dias y noches, acaso un de un Licierto Ligur, soldado ordinario de las Cohortes Auxîliares, saliendo de los quarteles á buscar agua no muy lexos de aquel lado del castillo que estaba opuesto al otro donde se peleaba, vió entre las peñas algunos caracoles, y tomando uno ú dos, y luego otros, deseó coger mas; y poco á poco fue subiendo hasta la cumbre del monte; y quando halló un lugar solitario, como suelen ser los hombres inclinados á ver cosas nuevas, lo escudriñó todo. Habia alli crecido acaso entre las peñas una grande encina, que estando algo torcida, volvia luego á enderezarse y subir, como todo lo que produce la naturaleza. El Ligur asiendose unas veces á las peñas, y otras á las piedras mayores, descubrió la plaza del castillo, porque todos los

y habiendo notado lo que le parecia que podia ser de servicio, tornó por donde habia subido, aunque no tan inconsideradamente, sino tentandolo y reconociendolo todo; y luego fue à referir al General lo que le habia sucedido, persuadiendole que acometiese por aquella parte; Que faci. Por la come y ofreciendose á ser la guia, afirmaba que no se corria riesgo alguno. Mario envió algunos de los que se hallaron presentes para que viesen lo que aseguraba el Ligur; y cada uno, segun su humor, se lo pintó facil, ú dificultoso, con que cobró todavia alguna esperanza Mario; y asi escogió entre todos los trompetas cinco, que eran los mas agiles, ordenando que para mas seguridad los acompañasen quatro Centuriones, y que todos obedeciesen al Ligur, señalandole para la empresa el dia siguiente.

Pero quando conforme á esta orden le pareció tiempo, habiendo prevenido y aparejado todas las cosas, se fue al mismo lugar, y los Cabos de las Centurias, segun les habia advertido el Ligur, mudaron de armas y hábito, pues para tener mas libre la vista y subir

bir mejor por la peña, llevaban desnudos los pies, y la cabeza descubierta, y á las espaldas las espadas y rodelas, que eran al modo de los Numidas, (k) hechas de cuero, para que pesasen menos, y no hiciesen tanto ruido dando unas en otras; é yendo delante el Ligur ataba á las peñas, ó á las raíces viejas que se descubrian algunas cuerdas, para que asiendose de ellas los soldados subiesen mas descansadamente; y algunas veces daba la mano á los que temian, por no haberse visto en tal lugar; y donde era mas aspera la peña los bacía ir á todos delante sin armas y despues los seguia con ellas; pero él solo tentaba los pasos peligrosos, y luego baxando y subiendo primero animaba á los demás; y de alli á mucho llegaron muy cansados al castillo, desamparado por aquella parte, porque todos estaban (como en los otros dias) á la que acometia el enemigo.

Al punto que avisaron á Mario lo que habia hecho el Ligur, aunque peleando to-do el dia habia entretenido á los Numidas, exhortó entonces á los soldados, y salió de las

<sup>(</sup>k) Debian de ser como las adargas que traen aun en Africa.

galerias arrimandose con la (1) Tortuga, y al propio tiempo molestaba de lexos á los enemigos con los ingenios, y con los fundibularios y flecheros. Pero los Numidas habiendo derribado muchas veces, y pegado fuego á las galerias, no se defendian desde las murallas; pero todo el dia y la noche se quedaban fuera afrentando á los Romanos: llamaban loco á Mario, y amenazaban á los soldados, diciendoles que serian esclavos de Yugurta, que tan feroces andaban con sus buenos sucesos. Entretanto estando todos los Romanos y Numidas atentos al asalto, y peleando con gran valor los unos por la gloria y el Impetio, y los otros por la vida, oyeron tocar á otra parte las trompetás, y primero huyeron las mugeres y niños, que habian ido a ver lo que era, y luego los que se hallaban mas cerca de las murallas; y finalmente todos armados ú desarmados como estaban; y así apretar fon ton mayor esfuerzo los Romanos, que Ganose el solo atropellaban y herian á muchos; porque

Pa
(1) Bra un esquadron que hacian los Romanos quando iban a dan

asalto a alguna tierra, como escribe largamente Justo Lipsio en su

Poliorcéticon.

pasando por encima de los muertos competian, descosos de honra, sobre qual habia de subir primero á la muralla, sin que divirtiese la presa á ninguno; y de esta manera enmendó la fortuna la temeridad de Mario, pues adquirió mas reputacion con sus faltas.

Mientras se ponia esto en execucion, vi- la llega al no al exercito el Questor Lucio Syla con una gran tropa de caballeria, el qual habia quedado en Roma, para juntar gente del Lacio, y de las tierras de los confederados. Mas ya que llegamos á hacer mencion de este varon ilustre, nos pareció conveniente decir algo de su natural y costumbres, pues no hablarémos de él en otra parte; y segun infiero de Lucio Sisenna, que fue el que mejor y mas puntualmente refirió estas cosas , no me parece que escribió muy libremente. Descendia Syla de los (m) Patricios, aunque por la negligencia de sus mayores se habia casi acabado su linage. Fue muy versado en las letras Latinas y Griegas, animoso por estremo, amigo de sus gustos, pero mas de la fama; desordena- des y vi-

To obtain the money of do

<sup>(</sup>m) Patricios eran los que descendian de los primeros Senadores que instituyo Romulo.

do en el ócio, aunque nunca por sus deleites dexaba los negocios, verdad es que pudiera casarse mejor; tenia eloquencia, astucia y facilidad con sus amigos, y trazas increibles para encubrir qualquiera cosa; mostrandose liberal en muchas, y mas en el dinero; y con haber sido antes de la victoria que alcanzó contra los suyos, el hombre á quien mas favores hizo la fortuna, nunca fue ésta mayor que su industria; de suerte, que muchos dudaron en si era mas valeroso ó mas dichoso, que lo que intentó despues; déxolo de referir, no sé si de verguenza, ó de disgusto.

Gobernóse con gran

Luego que como queda dicho, llegó con prudencia la caballeria de Africa, y á los quarteles de Mario, siendo bisoño, como el que jamás se habia hallado en la guerra, fue en pocos dias el mas práctico de todos; trataba con gran cortesía á los soldados, ayudaba á los que le pedian ayuda, y á muchos sin que se la pidiesen; recibia de mala gana, cumpliendo mas presto con esta obligacion, que si fuera de 🤔 dinero prestado , sin volver á pedir nada á nadie, procurando antes que muchos le debiesen; discurria con los más humildes, asi

de

de las cosas de importancia como de otras de gusto; asistia de ordinario en las obras, en el esquadron, y en la guardia, sin ofender entretanto (como suele la perversa ambicion) la fama del Consul, ú de qualquier hombre de bien; solo no podia sufrir que otro executase, ó aconsejase algo mejor que él; y como se aventajaba á muchos, le cobraron en luntad. poco tiempo por esto y por sus virtudes gran-

dísima aficion Mario y los soldados.

Pero Yugurta despues que perdió á Cap- Envia Yusa y otros lugares fuertes é importantes, y dir socoreuna gran suma de dinero, despachó á Boccho, para que viniese luego con su exercito á Numidia, porque se llegaba el tiempo de dar la batalla; mas como entendió que lo andaba dilatando, por no estar aun resuelto á seguir la guerra ó la paz, tornó, como ha- Corrombia hecho otras veces, á corromper con dá-divas a sus divas á sus privados, prometiendo al Moro la tercia parte de Numidia, si echasen á los Ro- vofrecienmanos de Africa, o si quedase el con sus li-su reyno al Moro. mites, despues de acabada la guerra; é inducido con este premio Boccho vino con un gran: Que vino en persona numero de gente à hallar à Yugurta, y ha-ie. socorrerbien-

biendose juntado entrambos sus exercitos; a Acometen boca de noche acometieron à Mario 5 que se retiraba á los presidios, pareciendoles que si fuesen vencidos los favoreceria la noche, que ya estaba cerca; y si venciesen, no les daria estorbo alguno, pues conocian la tierra ; pero á los Romanos en qualquier acontecimiento les sería contraria la obscuridad; y asi en el mismo instante que avisaron muchos al Consul la venida del enemigo ; le vió venir de manera, que antes que se pudiese disponer el exercito ó juntar el bagaje, ó dar la señal, ú orden, envistió, la caballeria de los Getulos, y Moros, no en esquadron, ó con algun modo de pelear, sino asi como se habian juntado acaso; los nuestros, aunque con el repentino temor se turbaron, acordandose de su valor tomaban las armas, ó defendian con ellas á los que se armaban , yvalgunos subiendo á caballo salian a encontrareral enemigo; y asi y parecial esto mass algun acometimiento de salteadores, que de soldados, porque los infantes, mezclados con la caballeria, sin vanderas y sin orden, ahora herian á unos y ahora degoinioni illaban a otros, dando por las espadas en mu--mold chos

chos que peleaban con grande essuerzo; sin 🐪 🗇 que bastase éste, ó las armas contra los que eran superiores en numero, y los tenian cercados por todas partes; finalmente los Romanos, asi viejos como nuevos, ya instruidos en la milicia, donde los juntaba el lugar ó la fortuna, sustentaban juntos en un cuerpo la violencia del enemigo, guarnecidos y cubiertos por todos lados.

Pero no atemorizó este peligro á Mario, Mario, Mario. para que dexase de mostrar el mismo ánimo que siempre; y con su quadrilla, no de los favorecidos, sino de los mas valerosos, acudia á todo, socorriendo á veces á los que veía en apriero, y cerrando á veces con el enemigo, donde le hallaba mas fuerte; hacía con la mano señas á los suyos, porque en aquel conflicto no podia dar la orden á todos; y con ser va de noche no afloxaban los Barbaros cargando mas furiosamente, como se lo mandaban sus Reyes, pareciendoles que les habia de ayudar la obscuridad; entonces tomó Mario el consejo conforme al estado presente, y para que los suyos tuviesen algun refugio, ocupó dos collados no muy distanRetirese à tes; que en el uno, aunque he tenia lugar para aquartelarse todo el exercito habia una buena fuente, y el otro era muy á propósito para el alojamiento, y se podia fortificar facilmente, por ser la mayor parte muy alla y fragosa; ordenó a Syla, que con la caba-Ileria guardase de noche la fuente; y mientras no andaban menos desordenados los Barbaros, fue poco á poco juntando la gente esparcida, que llevó muy apriesa al collado; y los Reyes, por la dificultad del puesto, dexaron la batalla, aunque no permitieron que se alexasen mucho los suyos; pero rodeando con su muchedumbre entrambos los collados, se sentaron en diferentes partes; y despues haciendo muchos fuegos pasaron los Barbaros casi toda la noche alegrandose y danzando, segun suelen, con grandes algazaras y voces; y los Reyes estaban muy orgullosos, teniendo por suya la victoria, ya que no habian huido; que todas estas cosas incitaban mas á los Romanos, que los descubrian mejor, hallandose sin luz, y en lugar mas alto.

Mario cobrando mayor esperanza de la bisoñeria del enemigo, les encomendó que

guar-

guardasen todo el silencio posible; y que ni descuidado anni como se acostumbraba, tocasen para mudar la ronda; y en amaneciendo, quando estaban ya cansados y vencidos del sueño los Barbaros, mandó que tocasen las trompetas de los tributarios, y á un mismo tiempo las de la caballeria, cohortes y legiones, y saliesen con grandes alaridos por todas las puertas los soldados; los Moros, y Getulos despertando con este sonido extraño y terrible, no huían ni tomaban las armas, porque no sabían resolverse, ni acudir á cosa alguna con el rumor y estruendo; ni se ayudaban unos á otros, aunque perseguian los nuestros á los que en aquel miedo, confusion y tumulto perdieron Le cogió totalmente el sentido, y fueron desbaratados so, y desbay puestos en huída, dexando la mayor parte de sus armas é insignias militares; y pereciendo mas gente en este dia que en todos los pasados, porque no les dieron lugar á que huyesen el sueño y tan extraordinario pavor. Con esto prosiguió Mario su camino, yendo á invernar, segun tenia determinado, en las Mario con Villas marítimas, por la comodidad de las vi- dios. presituallas y no le hizo esta victoria mas des-

- 11.1

cui-

· . . .

cuidado o soberbio; porque como si tuviera delante al enemigo, marchaba en esquadrons poniendo en la ala derecha á Syla con la caballeria; en la izquierda a Aulo Manlio con los honderos vi flécheros, y las Cohortes de los Ligures, y en la retaguardia á los Tribunos con la gente suelta; y los que se huyeron al enemigo, de que se hacía menos caudal, como mas prácticos en la tierra espiaban el camino que tomaba; pero el Consul, como Su cuida si á nadie hubiera dado cargo, lo proveía todo; y se hallaba en qualquier parte alabando ó reprehendiendo á los que lo merecian; y con ir armado y tan pronto, obligaba á los soldados á que hiciesen lo mismo; y no se fortificaba con menos cuidado del que tenia en el camino, encomendando las puertas á las cohortes legionarias, los quarteles á la caballeria auxiliar, y á los demás las trincheras y reparos; y él propio iba de ronda, no tanto por temer que no se observasen sus órdenes, quanto porque trabajasen de mejor gana los soldados, viendo que no hacía menos su General; y realmente en este tiempo, y en todo el que duró la guerra de Yu-

gur-

gurta, corrigió Mario el exercito mas con afear las faltas, que con castigar los delitos; atribuyendo esto muchos á su ambicion, y á haberse criado desde su niñez en los trabajos, teniendo por regalo lo que otros llaman miseria; mas gobernó con tanta honra y reputacion, como si usára del mayor rigor.

De alli á quatro dias junto á la Villa de Cirtha llegaron à un mismo tiempo corriendo de todas partes los exploradores, con que se entendió que llegaba el enemigo; pero como por diferentes caminos traían el mismo aviso, no sabía el Consul como había de disponer el exercito; y asi sin mudar la orden hizo alto en el mismo lugar, con que no salió cierta la esperanza de Yugurta, que habia repartido en quatro partes á su gente, pareciendole que alguna daria en los Romanos por las espaldas. Entretanto Syla, á quien toparon primero los enemigos, exhortó á los suyos, y orra vezlos Reyesa Maenvistieron él, y otros en una tropa, quedando en sus puestos los demás, que rebatian los dardos que les tiraban de lexos, degollando à los enemigos que les caían en las manos; y mientras peleaba de este mo-

do la caballería, acometió Boccho nuestra retaguardia con la infanteria que traxo su hijo Volux, el qual no se halló en la otra batalla por no llegar á tiempo; estando en aquel punto Mario en la vanguardia, donde andaba tambien con otros muchos Yugurta, que entendiendo la venida de Boccho se fue secretamente con algunos á la infanteria, y hablando Latin (porque le habia aprendido en Numancia) decía, que en vano se defendian los Romanos ya, que por sus manos acababa de dar la muerte á Mario, mostrando la espada llena de la sangre de uno de nuestrosinfantes á quien con gran valor habia muerto en la batalla; los Romanos se espantaron mas por oir un hecho tan atróz, que porque diesen credito á tal mensagero; mas cobraron ánimo los Barbaros cerrando con los nuestros ya turbados, y que estaban para volver las espaldas, quando Syla, habiendo desbaratado al enemigo por su parte, envistió por los lados. con los Moros, y retiróse luego Boccho; pero Yugurta, mientras procuraba sustentar á los suyos, y retardar la victoria casi adquirida, se vió rodeado de nuestra caballeria; y aunque 11

que cayeron á su lado todos los suyos, escapó él solo, rompiendo por medio de los contrarios; y Mario, despues de desbaratada la caballeria de los Numidas, vino á socorrer á los Romanos, por habersele avisado que huían; finalmente fueron deshechos por ratados los Barvaros. todas partes los enemigos. Hubo entonces en aquella campaña rasa un horrible espectáculo; seguian á los que iban huyendo, prendian y mataban, atropellando los caballos y sus dueños; y muchos acribillados de heridas no podian tener sosiego; esforzábanse, y luego volvian á caer; no se veían sino armas, dardos y muertos, y la tierra llena de sangre.

Y asi el Consul, ya sin duda alguna victorioso, llegó á la Villa de Cirtha, á la qual rio acircha. se encaminó desde el principio, y cinco dias despues de esta rota vinieron los embaxadores de Boccho, que en nombre del Rey pidieron a Mario, que le enviase dos personas de las quales hacla mayor confianza, porque que- garon tamria tratar con ellas lo que le convenia, y al Buccho. Pueblo Romano; mandó luego que fuesen Lucio Syla y Aulo Manlio; y aunque iban lla- ratar con mados, les pareció bien hacer una plática al la y Manilio.

Rey, para ablandarle si estaba mal inclinado ó moverle mas á la paz, si la deseaba; y Sylla, á cuya eloquiencia, y no á la edad cedió Manlio, le habló brevemente, y de este modo:

La plática que le hizo Syla. A

Mucho nos holgamos, o Rey Boccho, de que á tal varon inspirasen los Dioses que quisiese antes tener paz que guerra con nosotros, y no se corrompiese el que era tan bueno, con la compañia de Yugurta, el peor hombre de la tierra; y asi nos has librado de la obligacion y pena de seguirte, mientras te llevaba engañado aquel perverso; porque el Pueblo Romano, aunque era pobre en sus principios, siempre juzgo por mejor buscar amigos, que esclavos; y por mas seguro gobernar por amor, que por fuerza; pero á ti ninguna amistad te conviene tanto como la nuestra; pues como estamos lexos, te podemos ofender poco, y mostrarte la mismé aficion que si nos hallásemos muy cerca; y tambien porque tenemos muchos vasallos; pero jamás nuestra República, ni hombre alguno tuvo demasiados amigos; y si desde el principio te inclináras á serlo, hubieras sin duda recibido del Pueblo Romano mayores bienes, que los males que padeciste; mas como la fortuna rige la

mayor parte de las cosas humanas, y ella quiso que experimentases nuestras fuerzas y favores, ahora que te da lugar, no le pierdas; antes prosigue segun empezaste, ya que se te ofrecen muchos medios para recompensar mas facilmente con mayores servicios tus faltas; finalmente esté impreso en tu pecho el no haber nadie vencido jamás en beneficios al Pueblo Romano; y lo que puede en la guerra, ya lo sabes.

dad y cortesia, disculpando en pocas palabras su error, pues que no como enemigo, sino como quien queria defender su Reyno tomó las armas; perteneciendole, segun el derecho de la guerra la parte de Numidia, de donde habia expelido á Yugurta, y no pudiendo sufrir que la arruinase Mario; demás de que habiendo en-

viado antes embaxadores á Roma, no le quisieron recibir por amigo; mas que no queria tratar de cosas pasadas; y ahora, si lo permitiese Mario, enviaria otros diputados al Senado. Pero despues que se le concedió esto, mudó de parecer el Bárbaro, inducido por los

Respondióle Boccho con mucha benigni- Respuesta de Boccho.

amigos que habia sobornado Yugurta, teme- Que torno

roso de lo que se trazaba, sabiendo la ida de Syla y Manlio.

Sale á otra empresaMa-

En este intermedio Mario, dexando repartida la gente por los presidios con las cohortes mas prontas, y parte de la caballeria, pasó por los desiertos á poner cerco á un Fuerte real, cuya guardia habia encomendado Yugurta á todos los que de nuestra parte se pasaron á la suya; mientras Boccho, ó porque vez Boccho consideró otra vez el suceso de las dos bata-

llas; ó porque le persuadieron otros privados, que aun no estaban ganados por Yugurta, escogió entre todos ellos á cinco los mas entendidos, cuya fidelidad habia experimentado, enviandolos á Mario con orden de pasar nuevos em (si él 10 consintiese) à Roma, y dandoles poder para resolver todas las cosas, y hacer de qualquiera manera la paz; y ellos partieron con gran diligencia para nuestros presidios, mas habiendolos cogido, y despojado en el cami-

> no los Getulos que andaban salteando, se huyeron muy indecentemente con el miedo á Syla, á quien (quando fue á la empresa) dexó el Consul en lugar de Pretor, y él no

baxadores á

4432 .

los recibió, segun merecian como falsos y ene-

enemigos, antes les hizo muchas honras y re-Recibelos galos; de suerte que tuvieron por falso los mente syla-Bárbaros lo que se decia de la avaricia de los Romanos, atribuyendo la liberalidad de Syla á amor que les tenia; porque hasta entonces no sabian los mas de ellos que se daba algo con otro intento; juzgando que nadie era liberal sino el amigo; y que todos los dones procedian de una buena voluntad; y asi declararon al Questor la orden que traían de Boccho, y pidiendole su favor y consejo, ensalzaban las fuerzas, fe y grandeza de su Rey, y las demás partes que eran útiles y convenientes à la amistad; y despues se les ofreció à todo Syla, y dixo cómo habian de hablar á -Mario y al Senado; aguardaron alli casi quarenta dias, hasta que Mario, habiendo dado fin á su designio, volvió á Cirtha, y sabiendo que habian llegado los embaxadores, mandó que viniesen con Syla á hablarle, y que -se llamase de Otica al Pretor Lucio Bellieno, y de los otros lugares á todos los que eran idel orden de los Senadores, y hallandose és- Diles autos presentes dió audiencia á los Legados de Consul Boccho y licencia para ir á Roma; y entre-sarona Ro-

tanto pedian treguas, que aprobaron Syla, y la mayor parte; aunque algunos se mostraron mas bravos por la poca experiencia que tenian de las cosas del mundo, que como son frágiles é instables suceden las mas veces al revés de lo que se espera; y asi habiendose otorgado todo á los Moros, fueron tres de ellos à Roma con Cayo Octavio Rufo, que siendo Questor habia traído las pagas; y de los dos que se volvieron á Boccho entendió el Rey lo que pasó, oyendo con particular gusto lo que referian de la aficion y benignidad de Syla; y en Roma, despues que confesaron los embaxadores, que su Rey se habia dexado engañar de la maldad de Yugurta, pidiendo que le aceptasen por amigo y confederado, se les respondió de este modo:

Respues- El Senado y Pueblo Romano suele tener del Se-memoria de los beneficios y de las injurias; y á Boccho, porque se arrepiente de sus yerros, le perdona; recibirále por amigo y confederado, quando lo mereciere.

Teniendo aviso de esto Boccho pidió en que le vuelva sus cartas á Mario que le enviase á Syla, pasyla. ra con su consejo resolver los negocios que

tocabari a entrambas las partes; y asi le en- Que partio vió dandole por escolta alguna caballeria, y de los infantes á los (n) Balearios con sus hondas, y los arqueros con la cohorte de los (o) Pelignos armados á la ligera, para que llegasen mas presto; y porque bastaban estas armas contra las de los enemigos, que no eran mas fuertes; pero habiendo caminado cinco dias, descubrieron de repente en la campiña rasa á Volux, hijo de Boccho, solo con mil ca- vino 4 enballos, que como venian desordenados y es-Otlestor parcidos, pareciendoles mayor número á Syla, y á los otros, temian que eran enemigos, y asi se preparaban todos, tentando las armas y dardos; y aunque iban con algun temor era mayor la confianza de los victoriosos; pues habian de pelear con gente que habian desbaratado muchas veces; y entretanto los caballos ligeros que fueron á reconocerlos, avisaron que eran amigos.

En

<sup>(</sup>a) Asi llamaban antiguamente à los de las Islas de Mallorea y Menorea. Dicen que se derivó este nombre de Baleo, compunero de Hércules, ó se dixeron Baleares del verho Griego Báhla, que es lo mismo que arrojo, por las piedras que arrojaban con sus hondas.

<sup>(</sup>o) Pueblo antiguo de Italia; vease a Ortelio en su Tesoro geografico.

En llegando Volux preguntó por el Quest tor, y dixo que Boccho su palre le enviaba para hacerle compañia y escolta; y asi marcharon juntos aquel dia y el siguiente sin recelo alguno; y despues que al anochecer se alojaron, vino de improviso el Moro muy tur?

Avisanles bado á decir á Syla, que advertian los exploca Yugurta, radores, que estaba cerca Yugurta; y por eso

Syla que sc huyese.

ij

el Moro i le rogaba y persuadia que aquella noche se hui yesen los dos secretamente; Syla con gran resolucion le respondió: que no temia al Nu-

Qüestor.

mida tantas veces vencido, y tenia gran conferente el fianza en el valor de los suyos; y aunque viese la muerte con sus ojos, quedaria alli antes que desamparando alevosamente á los que llevaba consigo, salvar con una hutda infame la vida incierta, y que quizá le quitaria dentro de pocos dias alguna enfermedad; mas aprobó el otro consejo de Volux de que partiesen de noche; y luego ordenó que los soldados se recogiesen á los quarteles, y hiciesen muchos fuegos, y en tocando la ronda empezó á marchar; y hallandose ya todos cansados por haber caminado toda la noche, en saliendo el sol se aquarteló Syla, quando avisaron los Mocos que Yugurta habia hecho alto casi á dos Tomaron leguas de alli; con estas nuevas fue grande de Voluxios Romanos. el miedo que cobraron los nuestros, pareciendoles que los habia traído engañados Volux, y hubo algunos que dixeron, que se debia tomar venganza de él, y no dexar sin castigo una maldad tan grande.

Pero Syla, que no sospechaba menos que los otros, defendió todavia que no tocasen. en el Moro, exhortandolos, para que tuviesen buen ánimo, pues muchas veces se habia suyos. con algunos hombres de valor vencido la muchedumbre, y quanto mas se aventurasen en la batalla, tanto mas seguros se verian; y tampoco convenia á la honra de el, que tenia en la mano las armas, ayudarse de los pies que llevaba desarmados, y en el mayor peligro enseñar á los enemigos las espadas desnudas y ciegas; y luego mandó á Volux, ya que hacía Mandando obras de enemigo, que se saliese del campo, campo al invocando al gran Júpiter por testigo de la maldad y traicion de Boccho; por mas lagrimas que se discon que le pedia Volux, que no creyese de él, la verdad. en quien no habia engaño, lo que sucedia por la astucia de Yuguria, que espiandolos habia

sa-

sabido el camino que tomaban; pero como no trala mucha gente, y dependian de su padre todas sus fuerzas y esperanzas, juzgaba que no se atreveria á intentar claramente cosa alguna, hallandose el hijo presente; y que asi tenia por mejor pasar de dia por medio de su campo, y que él (enviando delante, o dexando alli á sus Pasan por Moros ) iria solo con Syla; y como acontede en semejantes trances aprobaron esto todos partiendo al mismo punto; y como llegaron de repente, mientras quedaba suspenso y du-

mida.

deYugurta.

atreviese a doso Yugurta, pasaron sin daño alguno, v de alli à pocos dias se hallaron en el lugar que deseaban.

Aspar,emhaxador de Yugurta, y privado de Boccho.

Privaba entonces mucho con Boccho un cierto Numida llamado Aspar, á quien envió delante por su embaxador Yugurta, advertido de que habian llamado á Syla, para que manosamente escudrinase los secretos de Boccho; y tambien Dabar, hijo de Masugrada de la sangre de Masanisa, bien que no fue en menos su madre de tanta calidad, por no ser legí-

bia en muchas ocasiones hallado fiel á los Ro-

go de los tima, era por su gran ingenio muy favore-Romanos. cido y estimado del Rey, que como le ha-

-:.2

ma-

manos, le envió á Syla, para que le dixese, que estaba pronto á cumplir la voluntad del A Pueblo Romano, y que asi escogiese el dia, a syla. lugar y tiempo, en que se habian de juntar, porque habia reservado todo para su vista; y. que no temiese al embaxador de Yugurta, á quien habia llamado, para que este negocio, que tocaba á todos, se encaminase mas seguramente; pues de otra manera no se pudieran guardar de sus trazas. Pero yo hallo que Boccho entretuvo al propio tiempo con las esperanzas de la paz á los Romanos y Numidas, mas conforme al natural falso de los Africanos, que por las razones que alegaba; y que estuvo mucho antes de resolverse en si entregaria Yugurta á los Romanos, ó Syla á los Numidas; pero aunque nos era contrario su deseo, pudo en él mas el temor. Replicóle Syla, que hablaria poco en presencia de Aspar, y lo demás en secreto, o delante de Aspar, y lo demás en secreto, o delante de sy a en pre-pocos; y asimismo le avisó lo que le habia sencia de Aspar. de responder, y despues que se juntaron, como tenian concertado, dixo, que venía con orden del Consul á preguntarle si queria hacer paz o guerra; à que respondió el Rey con-

for-

forme á lo que se habia ordenado, que volviese Syla de alli á diez dias; y que si bien ahora no se resolvia, le daria entonces la respuesta; con que se retiró cada qual á su quartel; pero siendo ya pasada gran parte de la noche llamó Boccho secretamente á Syla, y cada uno traxo consigo sus fieles intérpretes; y Dabar, que era el medianero, juró en nombre de ambos, y luego comenzó el Rey á hacer esta plática.

La plática que hizo Boccho á Sula

Nunca pensé, que con ser yo el mayor Rey
de estas tierras, y el mas poderoso de los que
conozco, me hallára obligado á un hombre particular; porque te prometo, Syla, que antes que
te conociera habia dado favor á muchos que me
le pedian, y á otros sin que me le pidiesen, y
sin que hubiese yo menester á nadie; y aunque no puedo decir esto ahora, me huelgo de lo
que causaria sentimiento á otros; pues juzgo por
gran interés el haberme sido necesaria algun dia
tu amistad, que es lo que mas estimo; y esto
lo puedes experimentar tomando, ó empleando
mis armas, dinero ó gente, y finalmente todo
aquello á que se inclináre tu ánimo, y persuadiendote mientras vivieres, que no te he reco-

nocido mis obligaciones, que confesare perpetuamente sin dexarte desear cosa de las que llegaren á mi noticia ; porque entiendo que es mayor afrenta para un Rey ser vencido por liberalidad, que por fuerza. De los negocios de tu República, á que te envian, diré brevemente, que no hice, ni deseé jamás hacer guerra al Pueblo Romano, sino defender con armas contra los armados los limites de mi Reyno; mas dexo estos, ya que asi lo quereis, y que hagais la guerra á Yugurta como os pareciere. No pasaré el rio Mulucha, que me separaba de Micipsa, ni consentiré que le pase Yugurta; y demás de esto no te negaré cosa que convenga á mi honra y á la tuya.

A esto respondió Syla por lo que le tocaba breve y modestamente, aunque de la respuesta de Syla. paz y de los negocios generales discurrió muy de espacio declarando al Rey, que no le agradecerian el Senado y Pueblo Romano sus ofrecimientos, ya que habian llevado la ventaja en la guerra; y que asi era menester, que hiciese algo que fuese de mayor utilidad para la República, que para él; y que en su mano tenia los medios teniendo en ella á Yugurta; que

si le entregase à los Romanos los obligaria mucho, y ellos mismos le tomarian por amigo y confederado dandole la parte de Numidia, que ahora pedia. Rehusólo al principio el Rey, pues lo estorbaban el parentesco, la sangre y el acuerdo, y tambien el temor de que violando la fe perderia el amor del Pueblo, que favorecia á Trazan la Yugurta; mas volviendo á hacer instancia Syla,

prision de Yugurta.

se ablandó, prometiéndole que cumpliria en todo su orden; y para fingir la paz que deseaba sumamente el Numida cansado de la guerra, acordaron lo que les pareció á propósito para colorar este engaño; y dexandole trazado, se apartaron. Al otro dia llamó el Moro al em-baxador de Rey á Aspar el embaxador de Yugurta, y dixo que Dabar le habia referido de parte de Syla que

Yugurta.

habria medios para dar fin á la guerra, y que pidiese sobre esto parecer á su Rey; y asi fue Aspar muy alegre à buscarle en sus quarte-Ysióse de-massiado el les; y habiendose informado de todos los pununque se te- tos volvió con mucha diligencia de alli a ocho dias á verse con Boccho, y le avisó que Yugurta obedeceria á todo lo que le mandasen; mas que se confiaba poco de Mario, por no haberse guardado ogras veces la paz hecha con los Ge-

nerales de los Romanos; y si Boccho queria atender al bien de entrambos y á la seguridad de los acuerdos, que procurase que se juntasen todos como para tratar de ellos, y alli le entregase á Syla; porque como tuviese en sus manos á este hombre, se haria el concierto de orden del Senado y Pueblo Romano, que no dexaria en poder del enemigo á un varon noble, que se habia perdido no por su necedad, sino por la República.

El Moro, aunque no estuvo poco sus-Promete penso, se lo prometió finalmente, y no sé si entregará por inclinarse á esto, ó por disimular mejor; nos á syla. pero las voluntades de los Reyes, como son vehementes, son instables, y muchas veces contrarias unas á otras; y habiendose señalado el lugar y tiempo en que se habian de juntar para resolver la paz, unas veces llamaba Boccho á Syla, y otras al embaxador de Yugurta, haciendoles las mismas caricias y promesas; y asi andaban entrambos contentos y llenos de buenas esperanzas; mas en aquella noche que precedió al dia señalado para la junta, el Moro llamando á sus amigos, y lue- No acaba go despidiendolos con otra intencion, dicen

174

que se puso á discurrir consigo solo, mudando de color y semblante con diversos movimientos de cuerpo y ánimo, y declarando muchas cosas, aunque callaba, en la mudanza del rostro, hasta que mandó venir á Syla, y conforme á su parecer trazó la ruina del Numida; y en amaneciendo, luego que tuvo aviso de que no estaba lexos Yugurta, le sa-

solviose al

nos amigos y nuestro Questor, hasta una montanuela, que podian descubrir facilmente los que estaban emboscados, y llegó el y entre Numida acompañado de muchos amigos, aunque sin armas, segun se habia acordado; y luego dada la señal salieron por todas partes los de la emboscada, que degollando á los demás ataron á Yugurta, y le entregaron en

lió á recibir como por honrarle, con algu-

Vencen los Galos á Ce-

En los mismos dias fueron desbaratados Galos a Cepion y Man- por los Galos nuestros Capitanes Quinto Cepion, y Cayo Manlio, temblando de miedo toda Italia; porque en aquel tiempo, y aun hasta los nuestros, siempre tuvieron opinion los Romanos de que todas las otras cosas eran

manos de Syla, el qual le llevó á Mario.

Valor de faciles á su valor; mas que con los Galos no

se peleaba por la honra, sino por la vida.

Pero despues que se acabó la guerra de Numidia, y vino la nueva de que traían á vez por Consul a Mario, señalándole la Provincia de la Galia; y asi triunfó con gran gloria en las Calendas de Enero, siendo Consul, y en quien tenia puesta en aquel tiempo la Ciudad toda su fuerza y esperanza.

Pues habrá quizá alguno, que leyendo este fin de la guerra de Yugurta, deseará saber el que tuvo despues de preso en Roma; diré brevemente lo que refieren otros Autores: que con ser Yugurta tan sagaz, y haber sabido siempre acomodarse á todo lo que quiso la fortuna, mostrando un ánimo tan grande, que no pensaron sus enemigos que habia de dexar entregarse vivo en sus manos; perdió despues que le llevaron en el triunfo todo su entendimiento. Quando le metieron en la carcel los corchetes, deseando cada uno llevar la mejor parte, le hicieron pedazos el vestido, y le echaron desnudo en un foso muy hondo; y aurique tenia el juicio turbado, dixo sonriyendose: ¡O Hércules, qué frios son tus baños! Alli vivió

43.70

aun

## 176

## GUERRA

aun seis dias peleando contra la hambre, y procurando siempre prolongar hasta la última hora su vida miserable; castigo digno de sus maldades.

## CONJURACION

 $\mathbf{D} \cdot \mathbf{E}$ 

## CATILINA.

Odos los hombres que á los animales desean aventajarse, han de procurar rai con sumo cuidado que no se les pase en silencio la vida como á los irracionales, que crió la naturaleza inclinados y sujetos al apetito; pero todas nuestras fuerzas consisten en el ánimo y en el cuerpo; de este usamos, para servir, y de aquél para mandar; y asi pues en una cosa nos parecemos á los Dioses, y en otra á las fieras, tengo por mas conveniente buscar la gloria con ingenio, que con fuerza, perpetuando lo mas que pudieremos nuestra memoria, ya que es tan corta la vida de que gozamos, y se pierde tan facilmente la fama de las riquezas y hermosnra, donde siempre queda ilustre y celebrada la virtud. Mucho há que disputan los mor-

Obligacion natural de los
hombres.

·.;; .

tales, sobre si las cosas de la guerra se encaminan mejor con las fuerzas del cuerpo, ó con las del ánimo; siendo necesario que el consejo preceda á la empresa, y despues le perfeccione la pronta execucion; de modo, que como falta algo á cada una de estas dos cosas, es menester que ellas entre sí se ayuden.

Y asi al principio los Reyes ( que éste fue el primer nombre de los que tuvieron Imperio en la tierra) exercitaron diversamente algunos el cuerpo, y otros el ingenio, mientras vivian sin codicia los hombres, contentandose cada qual con lo que poseía; mas despues que Cyro en Asia, y en Grecia los Lacedemonios y Atenienses comenzaron a usurpar las Ciudades, y sujetar los Pueblos, dan-

Origen de lodas par las Ciudades, y sujetar los Pueblos, dando el deseo de mandar ocasion para la guer-

ra á los que ponian su mayor gloria en el ma-

yor Imperio, entonces mostraron los efectos puede mas y la experiencia, que era la industria la que la industria la que que la fuer- mas podia en la guerra, que si en la paz abra-

zasen la misma virtud los Reyes y Capitanes habria mayor seguridad y firmeza en las cosas de los mortales, y no se mudarian ni

trastornarian tan presto como ahora las vemos

con-

confundir; porque el Imperio se conserva facilmente por aquellos mismos medios, con que al principio se alcanzó; pero quando la pereza ocupó los ánimos que solian ser dados al trabajo y en el lugar de la modestia y templanza entraron los desórdenes y la soberbia, se trocó luego con las costumbres la fortuna, y fue transfiriendose siempre el Imperio de aquél que era el mejor, al que no era tan bueno. A la virtud obedecen todas las cosas que cultivan, navegan y fabrican los hombres; pero muchos de ellos rindiendose á la gula y al sueño, sin saber y sin honra consumieron la vida, como los que andan peregrinando; y pues contra el orden de la na- de el Antor turaleza usaron del cuerpo para sus deleytes, y el alma les sirvió de peso; entiendo que la vida de estos no se diferenció de la muerte, pues no dexaron mas memoria de la una que de la otra; y en realidad de verdad; solo juzgo que vive y goza de su alma aquél que atendiendo á algun negocio pretende ganar fama con qualquier buen arte, ó hecho señalado; pero en una tan grande abundancia de cosas, muestra la naturaleza á cada uno su

camino diferente. Muy gran honra es ser de provecho á la República; y no merece poco loor el que es eloquente; y asi en la paz como en la guerra puede qualquiera ennoblecerse; y son celebrados muchos que lo hicieron, ó que escribieron las hazañas de otros.

Yo, bien que no se estime tanto al escritor de las cosas, como al autor de ellas, con todo eso tengo por muy dificultoso referir los hechos agenos, asi por la obligacion que hay de que se les corresponda en las pa-LE TICS GO Labras, como porque quando se reprehenden los vicios, lo atribuyen algunos á envidia ú ódio; y finalmente si se hace mencion de alguna virtud insigne, ú de la gloria de los buenos, admite bien qualquiera lo que le parece facil de executar; mas si algo excede á sus fuerzas, como si fuera fingido, asi lo tiene por falso.

De cuen- Siendo yo aun mozo me sacaron al prinda salustio cipio de los estudios, como a otros muchos, para emplearme en servicio de la República, donde me fueron contrarias muchas cosas; porque las negociaciones, la avaricia y el atrovimiento habian desterrado á la vergüenza, á

la

la moderacion y virtud; y aunque mi ánimo acostumbrado a maldades aborrecia estas, todavia mi mocedad entre tantos vicios se dexaba inducir de la ambicion; y si bien no seguia las malas costumbres de los otros, me atormentaban, como á ellos, el deseo de gloria, y la envidia; y asi luego que me vi libre de muchas miserias y peligros, determine de no gastar lo que me quedase de vida en cosas de la República; ni tampoco entregar el tiempo precioso en manos del vil y descuidado ócio; ni menos ocuparle en oficios serviles labrando la tierra, y cazando; pero volviendole à dar à mis estudios, de que me habia apartado la ambicion vana, me resolví á escribir los sucesos del Pueblo Romano, aunque no consecutivamente, sino aquellos que me parecieron mas dignos de memoria; moviendome aun mas á hacerlo, porque no me turbaban el ánimo la esperanza, ni el miedo, ni las parcialidades de la República; y asi referiré con la mayor puntualidad y brevedad posible la conjuracion de Catilina, que es á mi parecer, una de las mas memorables hazañas, por la grandeza del

peligro y de la maldad; mas primero será bien declarar algo de las costumbres de este hombre.

persona de grande ánimo y fuerzas, pero de mala y perversa inclinacion; porque desde sus

Lucio Catilina fue de noble linage, y

Lucio Ca-

primeros años la tuvo á las guerras civiles, á sus exer-muertes, robos y discordias entre los suyos,

tumbres.

y en esto empleó: su mocedad ; vencia la hambre, el frio y el sueño con una facilidad increible; era atrevido, falso é inconstante, fingido y disimulador; codicioso de cosas agenas, y pródigo de las propias; desordenado en sus deseos, harto eloquente, aunque no muy sabio; y como tenia un corazon insaciable, asi apetecia siempre cosas muy altas, inmoderadas é imposibles. Despues del gobierno de Syla deseó bravamente apoderarse de la República, no reparando en ningun medio para alcanzar su intento, como le alcanzase. Veiase cada dia mas estimulado su áni-

mo feroz de la necesidad, y del conocimiento de sus maldades; que entrambas estas cosas habia acrecentado con las que ya he dicho. Incitabanle asimismo los vicios de Roma;

Desed usurpar la República.

á la qual afligian los dos mayores males y mas diferentes entre sí, que son la avaricia y la ·luxuria.

Parece que la materia misma requiere, ya que este tiempo nos hace acordar de las costumbres de una Ciudad corrompida, que comience nuestro discurso de algo mas atrás con una relacion breve de las órdenes que guardaban nuestros mayores en su patria, y en la milicia; del modo con que gobernaron la República; y del estado en que la dexaron; y como trocandose poco a poco vino á ser la peor y mas estragada con vicios, la que solia ser la mejor y mas adornada con virtudes.

La Ciudad de Roma, segun yo he en, Fundacion de Roma. tendido, fue fundada y habitada al principio por los Troyanos, que con su Capitan Eneas andaban fugitivos y vagamundos, sin tener asiento en parte alguna; con ellos se agregaron los (p) Aborigenes, gente rústica, disoluta y libre, sin leves y sin gobierno; y aunque eran de diferentes naciones y lenguas,

Title

<sup>(</sup>p) Nacion muy antigua de Italia que habitaba en el Lácio, que es la campina de Roma.

es cosa increible quan facilmente se conformaron, habiendose juntado en una Ciudad. Mas despues que ésta con sus costumbres creció en gente y territorio, y pareció ya har-Principies to prospera y poderosa (como es cosa ordinaria en las humanas) nació de sus grandezas la envidia; y asi los Reyes y pueblos comarcanos comenzaron á mover la guerra, favoreciendola pocos de los que solian ser sus amigos; porque los demás con el temor se Que cre-habian apartado del peligro; pero los Romamos atentos á las cosas de su Ciudad y de la guerra, no se descuidaban, antes apercibiendose y exhortandose los unos á los otros, salian á encontrar sus enemigos, defendiendo con las armas la libertad; su patria, y sus padres; y quando habian con su valor vent cido los peligros, enviaban socorro á sus confederados y amigos, ganando mas amistades con dar, que con recibir beneficios; fundaban su gobierno en la justicia, y daban al que los gobernaba al nombre de Rey. Escogian para su consejo los que tenian el cuerpo debilitado por los años, pero el ánimo fortalecido por la prudencia; á los quales por-

que

que eran conformes en la edad 6 en el cargo, llamaban Padres. Despues quando los Re-Reyes. yes, que al principio habian conservado la libertad, y aumentado la República, se hicieron insolentes y tiranos, mudando de costumbre eligieron cada año dos Gobernadores; Se introdujuzgando que asi no darian lugar á nadie sulado. para ensoberbecerse; en este tie mpo comenzó cada uno á señalarse y mostrar su ingenio; porque los Reyes tienen mayores sospechas de los hombres de bien, que de los ruines; y siempre temen las virtudes de otros.

Mas dificultosamente se creeria en quan pocos años se acrecentó la Ciudad, despues guos, que se vió libre, (porque tanto deseaban todos la fama) y los mancebos luego que tenian edad para la guerra, trabajando en el exercito aprendian con el uso la milicia, poniendo mas su gusto en las armas vistosas, y en algun caballo brioso, que en mugeres y convites; y á hombres como estos ningun trabajo les era nuevo, ni ningun lugar arduo 6 dificultoso; ni el enemigo armado los atemo-.rizaba, habiendolo allanado todo la virtud, y por la gloria traían las mayores competencias;

y asi procuraba cada uno herir primero al enemigo, subir por la bateria, y ser visto mientras hacía tales hazañas; estas tenian por sus riquezas, éste era entre ellos la mejor fama y la mayor nobleza; porque deseosos de honra, y liberales del dinero, pretendian un nombre grande, y una hacienda honrosa. Si no me apartase demasiado de lo que he propuesto, podria decir los lugares donde los Romanos con poca gente desbarataron grandísimos exercitos de enemigos, y las Ciudades que ganaron peleando contra los reparos de la naturaleza; pero verdaderamente la fortuna tiene imperio sobre todas las cosas; y ella las celebra, ó encubre mas conforme á su gusto, que á la verdad. Las de los Atenienses fueron, á lo que yo juzgo, muy ilustres y gran-Importa diosas, aunque algo menores de lo que la fa-

la gioria de pan encarechos.

qualquiera ma encarece; mas porque hubo en aquella ner escrito. Ciudad escritores de grandísimo ingenio, son cer sus he en todo el mundo tenidos por los mayores los hechos de esta nacion; y asi se estima el valor de aquellos que los hicieron, segun le supieron engrandecer con sus palabras los grandes escritores; y nunca se hallaron tantos en

rio

Roma, porque los mas prudentes andaban mas ocupados en los negocios, y ninguno exercitaba el ingenio sin trabajar juntamente con el cuerpo; y los mejores querian mas hacer las cosas, que decirlas; y dexar que alabasen otros las suyas, que referir ellos las agenas; y asi en la paz como en la guerra observaban las buenas costumbres, habiendo entre todos una los conformidad grandísima, sin genero de avaricia; pues la justicia y razon tenian mas fuerza con ellos por su buen natural, que por las leyes; guardaban las rencillas y discordias, los enojos y las enemistades contra los enemigos; porbue los ciudadanos entre si competian en virtudes: muy espléndidos en sus sacrificios, muy moderados en sus casas, y fieles á sus amigos, siendo el valor en la guerra, y la justicia en la paz, las dos cosas con que se conservaron á sí, y á su República; y con lo que mas se comprueba esto, es con haber en la guerra sido castigados mas veces los que pelearon contra la orden, y tardaron despues de dada la señal en retirarse de la batalla, que los que desampararon sus vanderas, y perdieron sus puestos; y en la paz el exercer el impe-

ر:.

Me dios con que extendieron su Imperio los Romario mas con los beneficios que con el temor, y querer antes perdonar que vengar las injurias recibidas.

Pero con la prosperi

Mas despues que con la diligencia y justicia se acrecentó la República, y fueron vencidos en las guerras los Reyes grandes, y su-· jetadas por fuerza las naciones feroces y pueblos poderosos, habiendo sido totalmente destruida Cartágo, la competidora del Romano Imperio con que le quedaba abierto el paso á todos los mares y tierras, entonces empezó á alterarse la fortuna, y á revolverlo to-

bicion y codicia.

do; pues que á los que con facilidad sufrian los trabajos y peligros, y los sucesos adverron vencer sos y prósperos, daban molestia y pesadumbre la quietud y las riquezas, cuyo deseo hubieran de dexar à otros; y asi creció al principio la codicia del dinero, y luego la ambicion, y este fue el origen de todos los males; porque la avaricia atropelló á la fidelidad y verdad, y a las otras buenas artes, introduciendo en lugar de ellas la crueldad y soberbia, el menosprecio de los Dioses, y las negociaciones; y la ambicion enseñó á ser falsos á muchos que traían una cosa escondida  $C_{i,k}$ 

en el pecho, y otra pronta en la lengua; mostrando mejor semblante de lo que era el corazon; y tomando las amistades y enemistades no conforme à razon, sino segun sus conveniencias; y estas cosas fueron aumentandose poco á poco, hasta que habiendo como algun mal contagioso inficionado á todos, se mudó la Ciudad; y el mejor y mas justo Imperio en el mas cruel é intolerable. Pero al principio no se habia la avaricia apoderado tanto de los animos de los hombres, quanto la ambicion; vicio, que todavia está mas cerca de la virtud; porque los buenos, y los malos desean juntamente la gloria, las honras y el Imperio; mas los unos van por el camino derecho; los otros faltandoles la virtud, se valen de engaños y astucias; la avaricia se inclina al dinoro, que nunca fue codiciado de los Sabios; y como está corrompida de todos los males, debilita, qual el veneno al cuerpo y animo varonil, siempre sedienta é insaciable, sin que basten à aplacarla la falta ni la abundancia.

Pero despues que Lucio Syla, habiendo Los desorusurpado por fuerza. da República, tuvo los de sobierno de Syla. fines muy contrarios á sus buenos principios, todos comenzaron á robar, codiciando unos las casas, y otros las heredades; porque no se hallaba en los vencedores templanza ni modestia alguna, quando executaban en los ciudadanos crueldades horribles y atroces. A esto se añadia el haber Lucio Syla, para tener mas obligado al exercito que gobernaba en Asia, permitido en él contra las costumbres de nuestros mayores, demasiadas libertades y desórdenes; y aquellos lugares amenos y deleytosos ablandaron facilmente con el ócio los feroces ánimos de los soldados; y alli fue donde empezó el exercito del Pueblo Romano á darse á los amores y banquetes, 'y á estimar las estatuas, los retablos y vasos labrados, que robaban en público y en secreto, despojando los templos, y violando todas las cosas sagradas y profanas; y asi estos soldados, despues de ganada la victoria, no dexaron cosa á los vencidos say pues en las prosperidades se plerden los prudentes, mal se podian moderar en la victoria los que andaban tan estragados; y luego que vino á fundarse la honra en las riquezas, sy que éstas dieron in-

introduccion à la gloria, al poder y al imperio, comenzó á padecer la virtud, á ser menospreciada la pobreza y odiosa la inocencia; de manera, que juntamente con las riquezas acometieron á la mocedad la luxuria y avaricia, acompañadas de la soberbia; siguieronse los robos y gastos de los que desestimando las cosas propias apetecian las agenas; y sin vergüenza ni honra confundian las divinas y humanas, no usando de moderacion ó respeto alguno. Razon es que quando se han visto las casas y heredades que compiten en sus edificios con las Ciudades, se visiten los templos de los Dioses que fundaron nuestros mayores, los mas religiosos de todos los mortales, que adornaban las Iglesias con devocion, y las casas con honra, no quitando á los vencidos otra cosa mas que los medios de ofender; pero estos afeminados con notable maldad tomaban á los confederados lo que les dexaron aquellos varones insignes y victoriosos, como si el hacer injurias fuera usar del Imperio.

solo pueden creer los que las vieron? como que

que muchas personas particulares allanaron montes é hicieron mares; que, á lo que me parece, se quisieron burlar del dinero, pues se daban priesa á gastar con deshonra lo que podian gozar honradamente; y no eran menores sus adulterios, los excesos de las mesas, y de todas las otras cosas; ya que sufrian en sí los hombres lo que las mugeres, y vendian ellas publicamente su honra; y para satisfacer á la gula no habia cosa que no buscasen en mar y tierra, durmiendo antes de la hora en que los llamaba el sueño, sin aguardar jamás la hambre ó sed, el frio ni el cansancio; porque con todo cumplian antes de tiempo, por cumplir con su gusto; y estas cosas provocaban á maldades la juventud, despues de haber consumido sus haciendas; y los que estaban mal acostumbrados no se podian bien apartar de los vicios, que los obligaban á gastar y adquirir por qualquier camino.

Las con-

Y asi Catilina (lo que era cosa facilísima versaciones en una tan grande y corrompida Ciudad) traía nias de Ca-consigo, como por guarda, tropas de todos los facinerosos y perdidos, porque qualquier desvergonzado, adúltero y gloton, que ha-

bia

bia disipado su patrimonio en sus desórdenes y deleytes, ó se hallaba cargado de deudas, para exîmirse de ellas, y de las penas; y los que habiendo muerto á sus padres, y profanado los templos, estaban ya convencidos, ó temian por sus delitos la sentencia; y los que vivian de derramar la sangre de sus ciudadanos, ú de hacer juramentos falsos; y finalmente aquellos á quienes afligian la necesidad, y por sus maldades la conciencia, todos estos andaban y trataban con Catilina; y si alguno, que aun vivia libre de culpa, venía á tener con él amistad, luego con la conversacion or--dinaria y sus halagos, le imitaba de manera, que no se diferenciaba de los demás; pero ningunas amistades procuraba tanto como las de los mancebos, cuyos animos blandos y poco -firmes por la edad, se dexaban llevar mas facilmente; porque, segun la inclinacion que á cada qual daban sus años, á unos buscaba amigas, y á otros compraba perros y caballos; finalmente no tenia cuenta con la honra ni con el gasto, mientras le quedasen fieles y obligados; sé que pensaron algunos que los mancebos que frequentaban la casa de Catilina,

sus vicios no usaron bien de sus personas; pero esta fama corrió mas por las otras cosas que hubo, que porque hubiese certidumbre de ella. Catilina en su mocedad cometió muchos estupros nefandos con una doncella noble, y una monja de la Diosa Vesta; haciendo otros excesos semejantes contra toda razon y justicia, hasta Amancebo-se con Au que se aficionó á Aurelia Orestila, de la qual no alabó nunca ningun hombre de bien otra cosa mas que la hermosura ; y por no se atrever ella à casarse con él, temiendo al entenado ya grande, se-tiene por cosa cierta que

reila Orcs-

E induci- mató Catilina á su hijo, para que no hubiese maro a su casa quien impidiese las abominables bodas; y esto me parece que fue lo que mas le obligó á apresurar la maldad, porque aquel ánimo malvado, odioso á los Dioses y hombres, no podia tener sosiego de dia ni de noche, por los tormentos que le daba su conciencia; y asi traía perdída la color, los ojos turbados, andaba algunas veces muy apriesa, y otras muy despacio; y finalmente mostraba bien en el rostro su inquietud; pero con mil modos instruía en sus maldades á los mancebos, que como dixe tenia ya de su mano;

y asi daban firmas y testimonios falsos, sin hacer caudal de la fe, de sus haciendas, ni de los peligros; y despues que les habia quitado la fama y la verguenza los obligaba a cosas mayores y quando no se les ofrecia ocasion para pecar, hacía que engañasen y matasen asi à los inocentes como à los culpados, porque no perdiesen estas buenas costumbres, no las exercitando; y ofendiendo sin causa, viniesen á ser mas insolentes y crueles.

Confiado en estos amigos y compañeros, el tiempo que se y viendo todas las tierras muy endeudadas, y resolvio Caque muchos soldados de Syla por los grandes publica. gastos que habian hecho, acordandose de los robos y de la victoria, deseaban la guerra civil, determinó de oprimir la República. En -Italia no habia exercito; Cneo Pompeyo hacía la guerra en las mas remotas tierras, y Catilina vivia con no pocas esperanzas de alcanzar el Consulado, no atendiendo los Senadores á cosa alguna, por verlas á todas quietas y sosegadas, que era lo que mas facilitaba el designio de Catilina ; y asi á los primeros de Junio, siendo Consules Lucio Cesar, y Cayo Figulo, comenzó à solicitar à cada qual en par-

ticular, exhortando á unos, y tentando á otros con representarles sus riquezas, el ruin gobierno de la República, y los grandes premios que .hallarian en la conjuracion; y despues que tuvo bien reconocido lo que pretendia, juntó los que le parecian mas fieles y atrevidos. Alli Y los que vinieron de los Senadores Publio Lentulo Sura, escosió por Publio Antronio, Lucio Casio Longino, Cayo Cethego, Publio y Sergio Sulas, hijos de Servio, Lucio Vargunteyo, Quinto Annio, Marco Porcio Leca, Lucio Bestia, Quinto Curio; y del orden de los caballeros, Marco Fulvio Nobilior, Lucio Statilio, Publio Gabinio Capiton, y Cayo Cornelio; y con estos, otros muchos de las Colonias, y (q) Municipios, que reran de los principales de ellos; y tambien no pocos de los nobles, que algo, mas ocultamente tenian para en este consejo, estimulandolos mas el deseo de mandar, que la pobreza -ú otra necesidad; todos los demás mancebos. particularmente los de mayor calidad, favore-

(q) Las Ciudades y Lugares, a quienes daban los Romonos muchos (privilegios, y el mayor de ser Ciudadanos de Roma; mas el Municipio conservaba su República antigua en leyes y gobierno, sin obligacion de guardar las de Roma; y en esto se diferenciaba de la Golonia.

cian .

cian los intentos de Catilina; y aunque podian, gozando del ócio, vivir con mucho fausto y regalo, seguian las cosas inciertas por las seguras, y la guerra en lugar de la paz. Hubo en aquel tiempo algunos que creyeron, que Marco Licinio Craso no ignoró lo que se traraba, pues por gobernar Cneo Pompeyo su enemigo un grande exercito descaba ver á qualquiera con fuerzas, para oponersele; y confiabase en que viniendo á prevalecer los conjurados, facilmente sería el primero entre ellos. Pero ya habian conspirado otra vez algunos contra la República; y por haberse tambien hallado Catilina en esta conjuracion, la referire Jo mas puntualmente que pudiere.

En el Consulado de Lucio Tulo, y Manlio Lepido fueron castigados Publio Antronio, y Publio Syla, que habian sido nombrados para succederien este cargo, porque los convencieron de haberle procurado con negociaciones secretas; y de alli á poco se prohibió á Catilina acusado por su mala administración da el sulado y cohechos, que no pidiese el Consulado, ya que no habia dado sus descargos al tiempo que señalaba la ley. Vivia aun entonces Cneo

y asi se Pison, mancebo noble, atrevido, pobre y reconjuro con voltoso, á quien incitaban á perturbar la República la necesidad y sus malas costumbres; y habiendole à los cinco de Diciembre comunicado Catilina y Antronio su empresa, resolvieron que en el primer dia de Enero matasen en el Capitolio á los Consules Lucio Torquato y Lucio Cotta, y usurpando el Oonsulado enviasen á Pison con un exercito al Pero des gobierno de entrambas las Españas; pero hacubriose es biendose venido á descubrir esto, diferian la rexecucion hasta los cingo de Febrero, que entonces estaban resueltos á matar no solo á los

ticipado en dar la señal delante de la audiencia à los conjurados, se cometiera en aquel dia Y por evilla mayor maldad que jamás se vió, despues ligros, en-viaron a Pi- de fundada Roma; mas por no hallarse aun alli muchos con armas, no tuvo efecto. Despues de esto Pison è siendo Questor, fue enviado con titulo de Pretor á la España (r')

Consules, sino tambien à la mayor parte de los Senadores ; y si Catilina no se hubiera an-

<sup>...(</sup>r) Espafia se dividia en Citerior y Ulterior: Citerior era la que estaba mas acia Italia, desde los Pyrineos hasta todo el Reyno de Toledo; y Ulterior; todo lo que restaba de Andalucia, Estromadura y Portugal.

Citerior à instancia de Craso, que sabía que era enemigo mortal de Cneo Pompeyo; y el Senado no le dió este cargo de mala gana, deseando que estuviese lexos de la República un tan ruin hombre s y asimismo porque muchos buenos le pensaban tomar por su protector contra el poder de Cneo Pompeyo, que ya entonces causaba sospechas. Pero Pison fue muerto en el camino por algunos, caballeros Españoles que llevaba an su exercito. Unos dicen, que los Bárbaros no pudieron sufrir sus soberbias é injustas órdenes; otros, que aquellos caballeros eran servidores antiguos de Cneo Pompeyo, y que persuadidos de él acometieron á Pison; pues en ningun tiempo los Espanoles, con haber tenido muy insolentes gobernadores, habian hecho cosa semejante de los Es-Mas yo lo dexo averiguar á otros, y ya he dicho lo que basta de aquella conjuracion.

Catilina despues que vió juntos á todos los que he nombrado, aunque con cada uno de ollos habia diversas veces tratado muchas cosas, pareciendole todavia conveniente hablarles y exhortarles en general , les levó à una parte sacretande suverent donde or tradentexes to dos

10-

dos los testigos, les hizo esta plática:

La plática con que induxo Catilina á sus amigos.

Si yo no hubiera conocido por experiencia vuestra fidelidad y virtud, mal nos pudieramos valer de esta buena ocasion, y no nos aprovechára el tener en las manos una esperanza tan grande del Imperio; porque con personas de poeo ánimo y entendimiento, no habia yo de abrazar las cosas dudosas, dexando las seguras. Mas como en muchas é importantes ocasiones he visto vuestro valor, y la lealtad que habeis usado conmigo, me atrevi á hacer una grande y gloriosa hazaña, por parecerme tambien que vuesros bienes y males, y los mios, son todos unos; pues en el querer y no querer una misma cosa, consiste la verdadera amistad. Pero ya he dicho en particular á cada uno de vosotros lo que tengo propuesto, y cada dia se me enciende mas el ánimo, mientras considero que vida ha de ser la nuestra, si nosotros mismos no nos ponemos en libertad; ya que desde que algunos de los poderosos se enseñorearon de la Republica les fueron siempre tributarios los Reyes y Tetrarcas, y les pagaron estipendio los pueblos y las naciones; todos los demás; virruosos, buchos, hobles, y plebeyos somos con-ด้บร to-

tados entre el vulgo, sin favor y sin autoridad. viviendo sujetos á aquellos, que si conservase su dignidad la República temblarian de nosotros; y asi todo el poder, gobierno, honra, y riquezas estan en sus manos, o donde ellos quieren; dexandonos á nosotros los peligros y afrentas; y con los tormentos la pobreza; cosas, que ¿ hasta quándo las sufriréis, vo varones valerosisimos? ¿no vale mas morir con honra, que perder entre mil oprobios una vida miserable y vituperosa, despues que hubieren hecho escarnio de ella los soberbios? pero yo protesto à los Dioses y à los hombres, que tenemos en nuestro poder la victoria, hallandonos en lo mejor de muestra edad, y habiendo ellos perdido todas sus fuerzas en los años y riquezas; solo nos falta el comenzar, que todo lo demás se facilitará por si; ¿ y qué hombre hay que tenga corazon de hombre, que sufra, que á ellos les sobre el dinero, y que le consuman en hacer mares y allanar montes, y que á nosotros nos falte para el sustento ordinario? ¿ que gozen de tres, y mas -casas juntas, y que no hallemos nosotros ni un aposento, à que recogernos? ¿ que compren retablos, estátuas y baxilla, desprecien las casas

viejas, derriben las nuevas y fabriquen otras, buscando invenciones para gastar y acabar el dinero, y no basten aun todos sus excesos á dar fin á sus riquezas? pero nosotros vemos la necesislad en nuestras casas, y fuera de ellas las deudas; nuestras cosas en mal estado, con peores esperanzas; y asi ya que no nos queda mas que la triste vida, ¿ cómo no acabais de desengañaros estando delante de vuestros ojos la libertad que tanto habeis deseado, y con ella las riquezas, la honra y la gloria? que todos esos premios decreto la fortuna para los vencedores. La ocasion, el tiempo, los peligros, la necesidad, y los despojos grandes de la guerra os han de mover mas que mis palabras; tomadme por sapitan o por soldado; que ni mi ánimo ni mi tuerpo se apartará de vosotros; y espéro verme Consul, y executarlo todo en vuestra compañia, si no me engaña el corazon, y si no vivis mas inclinados á servir, que á mandar.

Quando oyeron esto los que se veían oprimidos de males, sin algun remedio ó esperanza, aunque les parecia bastante recompensa el perturbar las cosas quietas, con todo eso le pidieron muchos de ellos, que pro-

pusiese la forma de la guerra, los premios que No se resolpretendia por ella, y las ayadas y esperangus algun que tenia. Entonces les prometió exîmirse de todas sus deudas con el destierro de los ricos, los magistrades, sacerdocios, robos, y las demás cosas que traen consigo las armas, y la insolencia de los vencedores; que estaba en la España Citerior Pison, y en la Mauritania Publio Sitio Nucerino con su exercito, y que con entrambos habia comunicado su intento; que pedia el Consulado Cayo Antonio su amigo, y que padecia extrema necesidad, a quien esperaba tener por compañero, y con este Consul dar principio à la empresa. Echaba mil maldiciones à todos los buenos, y nombrando á cada uno de sus amigos le alababa, representando á algunos: su pobreza; á otros sus deseos; à los mas vel peligro y afrentas, y a muchos la victoria de Syla, y quanto les había valido; y despues que vió los ánimos dispuestos, los despidió rogandoles que procurasen ayudar su pretension which may all all accurate the little can always

No faltó en aquel tiempo quien dixo Imputaron que habiendo Catilina acabado su plática, tomando el juramento á los saque sle asistian des mayopara la maldad, les dió en una taza vino mezclado con sangre humana; y que habien-· dole bebido todos despues que hicieron el voto como se acostumbra en los sacrificios solem--nes , les , declaró, que habia hecho esto para que guardasen unos á otros mayor fidelidad, habiendo todos cometido un crimen tan grave. Algunos creyeron que habían fingido estas y otras muchas cosas, los que procuraban aplacar el ódio que cobraron á Ciceron, afeando la maldad de los que fueron castigados; pero con ser ella en si tan grande, nunca la pude averiguar.

Hallose en la conspiracion Quinto Curio, que era (aunque noble) en extremo vicioso y estragado; y asi por su ruin fama le habian removido del Senado los Censores; tenia este hombre no menor vanidad que atrevimiento, y no sabía callar lo que habia oido, ni encubrir sus propias maldades, no reparando ja-

Su locura, y atrevi-

más en lo que hablaba ó hacía. Habia mu-Estaba a cho que andaba amancebado con Fulvia, mucon Fulvia. ger noble; pero no pudiendo ya darla tanto, por su pobreza, no era tan regalado de ella; y: asiajactandose e de repente : comenzó á pro-

meterla grandes cosas, amenazandola á veces con la espada, si no se sujetase totalmente á su gusto, y mostrábase mas bravo de lo que sol'ia. Pero Fulvia rastreando la causa por la in- que vino a descubrir la solencia de Curio, no tuvo encubierto un conjuracion peligro tan grande de la República; mas callando el autor contó á muchos la conjuracion de Catilina, segun que lo habia entendido.

Esto fue lo que mas dispuso las voluntades de todos á dar el Consulado á Marco co Tulio Ci-Tulio Ciceron, porque hasta entonces lo tomaba mal la nobleza envidiosa, juzgando que se violaria esta dignidad, entregandola á un hombre nuevo, aunque valeroso. Pero despues que se conoció el peligro, perdieron sus fuerzas la envidia y soberbia; pues que en la junta que se hizo para la eleccion fueron nombrados Consules Marco Tulio y Cayo Antonio, con que se atemorizaron al principio los conjurados; aunque no perdia Catilina un punto de su furor, antes intentaba mas cosas cada dia, juntando armas en los lugares mas convenientes de Italia, y tomando dineros sobre su crédito ó el de sus amigos, y

cierto Manlio, el que despues empezó la guerra; y dicen que atraxo entonces á muchos hombres de diferente calidad, y tambien á algunas mugeres que con lo que ganaban por su cuerpo pudieron en un tiempo sustentar muy grandes gastos, mas despues que creempresa de ciendo los años, perdieron sus ganancias y no sus antojos, se habian endeudado; y por medio de estas esperaba Catilina ganar los esclavos de Roma, poner fuego á la Ciudad, grangear ó matar á sus maridos. Una de ellas sempro- era Sempronia, en quien se habian visto muatrevida y chas veces muchos atrevimientos de hombre. Fue no poco dichosa en el linage y hermosura, y en su marido é hijos. Hablaba muy bien el Latin y Griego, y sabía danzar y cantar mejor de lo que parece en las honradas; y tenia otras muchas cosas que provocan á luxuria, no estimando ninguna menos que la honra y la verguenza porque mal se pudiel

> ra conocer, si hacía menor caudal de la fama que del dinero, siendo tan desordenada que requeria mas veces à los hombres, de lo que

est the ending of the sees and the (4) Fiésoli.

era requerida de ellos. Estaba acostumbrada á negar la palabra y sus deudas con falsos juramentos; habia causado muertes, y andaba del todo perdída por sus excesos y pobreza. Pero con su buen ingenio componia versos, sabía burlarse, y parecer quando hablaba unas veces modesta, y otras lasciva y desenvuelta, si queria; y era finalmente muy graciosa y agradable.

Teniendo preparadas todas estas cosas, no lina el Condexaba Catilina de pedir de la misma manera el Consulado para el año siguiente, con esperanzas de que alcanzandole haria de Antonio todo quanto quisiese; y entretanto no modos y tra descansaba buscando mil trazas, para des Marco Tucomponer à Ciceron, à quien no faltaban tampoco artificios y astucia para librarse de ellas; porque desde el dia que le eligieron por Consul, haciendo por medio de Fulvia, prometer muchas cosas á Curio, (de quien há poco que traté) vino á saber todos los designios de Catilina; y asimismo dexando la Provincia á su -compañero Antonio, le habia obligado á no emprender nada contra la República; y traía secretamente, aunque no muy lexos de su ba muy

persona, muchos amigos y clientes.

guerra.

Habiendo llegado el dia de la eleccion, Catilina 4 y no saliendo Catilina con su peticion, ni .con las cosas que habia tramado contra el Consul, se resolvió à la guerra, exponiendose al

Manlio.

ultimo peligro, ya que en todo lo que intentaba ocultamente habia tenido un tan ruin y tan se para ello infame suceso; y asi envió á Cayo Manlio á Fesulas, y aquella parte de (t) Hetruria, y á un cierto Septimio Camerte al (u) Piceno, y á la Pulla á Cayo Julio, y otros á otras tierras, donde le parecia que serian de mas servicio. Entretanto hacía en Roma diversas cosas á un mismo tiempo, maquinando contra el Consul, y buscando modos para pegar fuego á la Ciudad, y ocupar con gente armada los puestos mas convenientes; traía espada, y mandaba á los demás que la traxesen, exhortandolos para que siempre estuviesen apercibidos y prontos, haciendo de dia y de noche sus diligencias, sin cansarse de ningun trabajo, ni de andar desvelado; finalmente.

viendo que no le sucedia cosa alguna de tanjuntar los tas, tornó á llamar á media noche los prin-

(1) Toscana. (u) La Marca de Ancona.

cipales de la conjuracion por Marco Porcio Leca, y quejandose mucho de su floxedad, les dixo como habia enviado delante á Manlio á aquella gente que ya tenia prevenida para tomar las armas, y otros á los lugares mas necesarios; que comenzarian la guerra, y que el les que insdeseaba irse al exercito, si dexase primero oprimido á Ciceron, que era el que mas estorbaba su intento.

Entonces estando dudosos y turbados los demás, se ofreció á ayudarle Cayo Cornelio, procuraroa aquella mis Caballero Romano, y Lucio Vargunteyo, Senador, concertando que de alli á poco, y aquella misma noche irian con algunos armados á casa de Ciceron, como si fuesen á saludarle, y que hallandole descuidado le matarian. Curio, como vió el peligro del Consul le hizo luego avisar por Fulvia; y asi to- Aunque en maron en vano esta empresa, pues no les abrieron la puerta.

Pero entretanto Manlio andaba induciendo en Hetruria al pueblo deseoso de nove-hacíapor su dades; asi por su pobreza como por las in-Manlio. jurias recibidas, habiendo en el gobierno de Syla perdido todos sus bienes y posesiones, y

solicitaba tambien á todos los vandoleros (porque siempre hay muchos en aquellas tierras) y á algunos de las Colonias de Syla, que en sus excesos y vicios habian consumido sus grandes robos.

Consules.

Entendiendo todo esto Ciceron, y hallandose en tal peligro muy perplexo, ya que no bastaba su parecer solo á defender mas la Da Cice-ron parte de Ciudad, contra tantas maquinas, ni sabía este nego-cio al Sena- puntualmente la gente que tenia en su exercito Manlio, ni sus designios, dió cuenta al Senado de esto, que ya habia divulgado entre el pueblo la fama; y asi decretó el Senado, como suele en los mayores peligros, Que encar-go el reme que procurasen los Consules que no recibiese dio 4 los

daño la República; que este es el mayor poder que conforme á las costumbres de los Romanos da el Senado á los Magistrados, para levantar exercito, mover guerra, constreñir por qualquier camino á los confederados y ciudadanos, y tener en la Ciudad y en el campo suma autoridad de mandar y juzgar; porque de otra manera sin orden del pueblo no se permite ninguna cosa de estas al Consul.

De

De alli á pocos dias Lucio Senio Sena-Lucio Senio dor levó en el Senado unas cartas, diciendo carras en el que las habia recibido de Fesulas, en que que le avile avisaban, que á los 27. de Octubre ha-intentaban Manlio, y bia en compañia de Cayo Manlio, tomado las armas un gran numero de gente; y como se suele en semejantes casos, añadian algunos que habia habido prodigios y monstruos; y otros, que se hacian juntas, y llevaban armas; y que en Capua y la Pulla movian guerra los esclavos; y asi, por decreto del Senado, fueron enviados á Fesulas Quinto Mar-Envisele. cio Rey, y á la Pulla y lugares comarcanos nado á Pe-Quinto Metelo Crético; que á entrambos es-y a Metelo tos Capitanes, no dexaban entrar con triun-Pulla. fo en la Ciudad las calumnias de algunos, que tienen por costumbre vender asi las cosas justas, como las injustas; pero de los Pretores fue à Capua Quinto Pomponio Rufo, y al Piceno Quinto Metelo Celer, y dióseles po- pua Pomder , para juntar exercito, segun el tiempo y fo, y al Piceno Metela necesidad; y a los que descubriesen algo de la conjuracion hecha contra la República, señalaron por premio, al esclavo libertad y cien nes que dio senado sestercios, y al libre el perdon si se hubiese ha- para prevenir el daño.

Senado, en

ponio Ru-

llado en ella, y doscientos sestercios; y tambien ordenaron, que en Capua y en las otras Villas privilegiadas, segun la posibilidad de cada una, se alojasen las compañias de los gladiatores, y que por toda Roma hubiese rondas, y se encargasen á los Magistrados menores.

La confusion que había en Roma-

Estas cosas alteraron y mudaron la forma de la Ciudad, cuyos grandes regocijos y deleytes, nacidos de la larga paz, se convirtieron de repente en tristezas, andando todos temerosos y turbados sin asegurarse de persona ni lugar alguno, y sin saber resolverse á la guerra ó la paz, representandose cada qual el peligro á la medida de su temor; y demás de esto, las mugeres que se confiaban en la grandeza de la República, asombradas con un nuevo miedo, se afligian levantando las al Cielo, y compadeciendose de sus hijuelos preguntaban mil cosas, espantandose de todas; y dexando sus galas y regalos desconfiaban de sí mismas y de la República.

Obstinàcion de Catilina. Pero el ánimo cruel de Catilina no se apartaba de su intento, aunque veía prepa-

rar los remedios, y habia sido conforme á la ley (x) Plautia interrogado por Lucio Paulo. Finalmente por mayor disimulacion y por forma de descargo, como si le hubieran hecho injuria, vino al Senado; entonces el Consul Marco Tulio movido de la ira, ó del temor que le causaba su presencia, hizo una muy elegante plática, y no menos util á la República, y despues la dió por escrito; Catilina, como tenia ya resuelto de disimular todas las cosas, baxando los ojos empezó con voz humilde á suplicar á los Padres, que no creyesen nada de el sin gran fundamento, que era de un linaje, y Acusa Mardesde niño se habia criado de manera, que no se Carilles, podia esperar de él sino bien; y que no imagi- menzo a disculpar. nasen que uno de los nobles mas antiguos, que demás de los muchos servicios de sus mayores habia hecho otros al Pueblo Romano, hubiese de desear la destruccion de la República, quando la conservaba Marco Tulio, Ciudadano nuevo de Roma, y como iba añadiendo á esta otras injurias, comenzaron todos á dar voces, Afrentanllamandole enemigo, y parricida. Entonces in-ron.

<sup>(</sup>x) En que se ordenaba al que era acusado de alguna conjuracion que respondiese a todo lo que se le preguntase en el Capitolio.

Sale con tantos contrarios que procuran mi perdicion, senado. apagare' mi fuego con las ruinas; y luego saliendo de la Curia se retiró á su casa, donde despues de haber considerado muchas cosas, y que ninguna de sus trazas le aprovechaba contra el Consul, y que las rondas de la Ciudad impedian el fuego; pareciendole que lo que mas le convenia era acrecentar el exercito, y antes que se hubiesen levantado las legiones, proveer muchas cosas necesarias á la guerra, á media noche acompañado do poche par- pocos se fue al campo de Manlio, encomendando á Cethego y Lentulo, y á los demás que tenia por mas prontos y arriscados, que con

todos los medios posibles esforzasen su vando, solicitasen la muerte del Consul, con otros homicidios, incendios, y males de la guerra; y que él con un grande exercito volveria presto á la Ciudad.

Mientras se hacian estas cosas en Roma; envió Cayo Manlio algunos de sus compañedisculpar cos á Quinto Marcio Rey, con orden de que le dixesen lo siguiente: A los Dioses y hombres tomamos por testigos, o Emperador, de

que no nos armamos contra la patria, ni con ánimo de ofender, sino de evitar afrentas, ya que por la violencia y crueldad de los usureros habemos perdido los mas nuestra patria, y todos la honra y hacienda; sin que conforme á la costumbre de nuestros mayores se haya permitido á alguno valerse de la ley, y quedar con la persona libre quando se le quitaba el patrimonio; que tan grande ha sido el rigor de los usureros, y del Pretor. Pero nuestros antepasados, que tenjan compasion del Pueblo Romano, remediaron muchas teces con sus Decretos su necesidad; y ultimamente en nuestro tiempo, queriendolo asi todos los buenos, por ser tan grandes las deudas, se pagaron del comun ; y aunque en diversas ocasiones, por deseo de mandar, o por la soberbia de los Magistrados tomo las armas la plebe, separandose del Senado, nosotros no pretendemos Imperio ni riquezas, que son las causas de todas las guerras que hay entre los mortales; sino la libertad, que no pierde ningun hombre de bien sin perder con ella la vida; y asi os suplicamos, y al Senado juntamente, que socorrais á los miserables Ciudadanos restituyendoles el privilegio que les ha quitado la injusticia del Pretor; y que no nos obligueis á buscar algun remedio para vender mas caro nuestras vidas.

Respues-ta de Quin-

Respondió á esto Quinto Marcio, que to Marcio. si querian pedir algo á los Padres dexasen las . armas, y fuesen á humillarse al Senado v Pueblo Romano, que habia usado siempre de tanta misericordia y clemencia, que jamás imploró alguno su favor en vano.

Escribe Catilina á mu-

Pero Catilina escribió desde el camino á chos dis-muchos Consulares, y á todas las personas de in que de mayor autoridad, que habia sido acusado falsamente, y no pudiendo resistir à la malicia de sus enemigos, cedia á la fortuna, y se iba desterrado á Marsella, no por hallarse culpable de un crimen tan grave, sino porque gozase de quietud la República, y de sus contiendas no naciese alguna sedicion.

Pero declarose mas á Quinto Carúlo.

Muy diferente era la carta que Quinto Catúlo leyó en el Senado, que segun decia, le habian dado de parte de Catilina, cuyo traslado es este:

Lucio Catilina á Quinto Catúlo salud.

Tu gran sidelidad, de que por la experiencia que de ella tengo, estoy tan satisfecho,

me

me dio ánimo para que en mis mayores peligros me confiase de ti; y asi no quise dar ningunos descargos en esta mi nueva resolucion, pues que te juro, que tengo libre de culpa la conciencia, como podrás conocer claramente. Estimulado de injurias y afrentas, ya que me privaban del fruto de mi industria y trabajo, negandome las honras debidas á mi nobleza; tome á mi cargo, como suelo, la causa comun de los miserables; no porque no fuesen bastantes mis posesiones, para pagar mis deudas propias, pues Aurelia Orestila es tan liberal, que de su hacienda y de la de su hija satisface las que hice por otros; sino porque vea dar los oficios á personas indignas, y que sus falsas sospechas me hicieron odioso. Esto me movió á abrazar unas esperanzas harto honrosas segun el estado en que me hállo, para conservar lo que aun me queda de mi dignidad. Mas os queria escribir , quando me avisaron que se armaban contra mi; y asi te encomiendo á Orestila fiandola de tu amistad, y por tus hijos te ruego, que no consientas que la hagan algun agravio. Dios te guarde.

Pero él habiendose detenido algunos dias Llega al campo de en Manlio.

en el territorio de Arezzo con Cayo Flaminio, para armar la gente de aquella comarca, que antes habia solicitado, se fue á Cayo Man-·lio llevando delante los (y) Fasces, y las otras insignias del Imperio. Teniendose aviso de esto en Roma, declaró el Senado por enemigos á senado por Catilina y Manlio, señalando á los demás un plazo, en que pudiesen sin castigo dexar las armas los que aun no estaban condenados por delitos capitales; y ordenó asimismo, que levantasen gente los Consules, y Antonio con el exerguerra à cito suese luego en seguimiento de Catilina, y i Ciceron quedase Ciceron guardando la Ciudad.

Catilina.

Discurso del autor.

En ningun tiempo me pareció mas miserable que entonces el Imperio del Pueblo Romano, pues obedeciendole desde Levante á Poniente todas las tierras que con sus armas habia sujetado, y gozando en su patria del sosiego y de las riquezas, que son las cosas mas estimadas de los hombres, hubo todavia ciudadanos que por su obstinacion se quisieron destruir á sí y á la República; porque con haber publicado dos Decretos el Senado, no

pu-

<sup>(7)</sup> Llevaban estos los Lictores, y eran unos manojos de varas con una hacha, y á veces sin ella.

pudo en un tan gran número mover el premio á uno solo, para que descubriese la conjuracion, ó desamparase el campo de Catilina; que tanta era la fuerza del mal, y habia inficionado de suerte esta contagion los animos de la mayor parte de los ciudadanos, que no solamente tenian dañada lo voluntad los conjerados, pero toda la plebe inclinada á novedades aprobaba la empresa de Gatilina; mostrando bien en esto, que no habia perdido sus costumbres; porque siempre en qualquiera Ciudad tienen los pobres envidia á los buenos , y alaban á los malos; aborrecen las cosas antiguas apeteciendo otras nuevas; y enfadados de las suyas procuran mudarlas todas, y sin ningun cuidado viven de las reyueltas y, sediciones i, y aunque se puede pasar facilmente la pobreza sin ofender à nadie, se habia echado á perder la plebe por muchas causas; de que era la primera el haberse juntado en Roma, como en un receptáculo de maldades, los que en otras partes habian hecho las mayores insolencias é infamias, y los que vituperosamente habian consumido sus haciendas; y finalmente todos los que por sus

vicios y torpezas andaban desterrados de sus patrias; y tambien muchos acordandose de la victoria de Syla, y viendo que ahora eran Senadores los que habian sido soldados ordinarios, y que algunos con sus grandes riquezas se trataban como Reyes, cada qual se prometia estas cosas, si saliese vencedor en la guerra; y demás de esto la gente moza que labrando la tierra habia sustentado con el salario la pobreza, antepuso el ócio de la Ciu-'dad al trabajo ingrato; estos y todos los otros se alimentaban con los males de la República; y tanto menos nos debemos maravillar, de que hombres necesitados y viciosos, induciendolos una grande esperanza, no tuviesen mas cuidado de sí propios, que de la República; y los hijos de los que fueron desterrados por la victoria de Syla, á los quales habian quitado sus haciendas, y quebrantado los fueros de su libertad, no aguardaban con diferente ánimo el suceso de la guerra; y asimismo los que no eran del vando de los Senadores, querian mas ver perturbada la República, que perder un punto de su autoridad; que este mal habia vuelto, despues de muchos años á Roma;

porque habiendose en el Consulado de Pompeyo y Craso restituido otra vez su poder á los Tribunos, los mancebos que tenian en aquella edad mayores brios, y se veían tan autorizados, comenzaron con hablar mal del Senado á irritar la plebe, y obligandola mas con dádivas y promesas, vinieron á alcanzar mayores fuerzas y nombre. Oponiáseles con brava resolucion casi toda la nobleza del Senado, como si hicieran esto por amor de la República, siendo para conservar su grandeza; porque para decir brevemente la verdad, los que en aquellos tiempos atormentaron la República, se valieron de pretextos honrosos; algunos como si defendieran los privilegios del pueblo; otros, como si procuráran, que nadie se igualase á la dignidad del Senado; v asi só color del bien público, pretendia cada qual engrandecerse, sin guardar alguna modestia ó modo en sus competencias. Pero despues que á Cneo Pompeyo le hicieron General de la mar, encargandole la guerra contra Mitridates, perdió sus fuerzas la plebe, y crecieron las de algunos, que ocuparon los Magistradós y gobiernos, y todas las demás

eosas; gozando con seguridad de su fortuna; v atemorizando con sus sentencias á todos, para gobernar mas facilmente al comun, mientras les durase el cargo. Mas al punto que estos tumultos les dieron esperanza de poder alterar el estado de las cosas, luego volvieron á sus competencias antiguas; y si Catilina venciera la primera batalla, ó no se declarára en ella la victoria, sin duda padeciera la República grandes miserias y calamidades, y no pudieran los vencedores gozar mucho tiempo de esta buena suerte 5 porque despues de cansados ó muertos los demás, el que quedára con mayores fuerzas, se hubiera apoderado del Imperio y de la libertad; todavia hubo muchos al principio, que sin haberse hallado en la conjuracion se fueron á Catilina; y entre ellos fue Fulvio, hijo de un Senador, á quien mandó matar su padre habiendole alcanzado en

el camino.

Entretanto en Roma Lentulo, segun le ausencia de encargó Catilina, solicitaba ó hacía solicitar por otros á los que por sus costumbres, ó el estado que tenian, juzgaba prontos á cosas nuevas; y no solamente á los ciudadanos, sino

à qualquier genero de hombres, como pudicsen ser de servicio en la guerra; y asi encomendó à un cierto Publio Umbreno, que ha- que hable a blase á los embaxadores de los (z) Alobroges, xadores de los Alobroges de los Alobros de los Alobros procurando inducirlos á ella; pareciendole que ges. por estar asi en general como en particular muy endeudados, y por ser los Galos naturalmente belicosos, podria facilmente persuadirlos. Umbreno por haber negociado en la Galia era conocido, y conocia casi á todos los Príncipes de las Ciudades, y asi en hallando á los embaxadores en la plaza, despues de haberles preguntado algunas cosas de su Ciudad, como si se compadeciera de su mi- Umbreno si seria, añadió: ¿ qué fin aguardaban de tantos males? y como vió que se quejaban de la avaricia de los Magistrados, y de que no hallando ningun socorro en el Senado, aguardaban en la muerte el remedio de sus desgracias; les dixo: Yo os mostrare si quereis ser hombres, el camino para libraros de tan grandes daños; que y cobrando con estas palabras notable esperanza los Alobroges, empezaron á rogarle, que

(z) Que según algunos eran los de Saboya, y conforme á la opinion de los otros, los del Delfinade.

tuviese lastima de ellos, porque no habria cosa tan ardua ni tan dificultosa, que no hiciesen de buena gana, como desempeñasen á sa Ciudad; y asi los llevó á casa de Decio Bruto, que estaba cerca de la plaza, y no era contrario á esta empresa por respeto de Sempronia, ha-Handose entonces Bruto fuera de Roma; y

Descubre- tambien llamó á Gabinio para dar mayor auparacion, es toridad á sus palabras; en cuya presencia les sente Gabinio. Pro- descubrió la conjuracion, nombró los comyudarle los pañeros y otros muchos de diferente calidad, que no sabian de esto, para animar mas á los embaxadores; y despues que le prometieron su asistencia, los despidió.

Pero los Alobroges estuvieron mucho tiemque estu-po suspensos, moviendolos de una parte las vieron also dudosos deudas, la inclinacion á la guerra, y las grandes recompensas libradas en la esperanza de la victoria; y hallando al contrario mayores fuerzas, muy seguros consejos, y en lugar de las inciertas esperanzas premios mas ciertos; y mientras tanteaban estas cosas, venció finalpeclararon mente la fortuna de la República, y decla-

el pegocio

a Fabio raron todo lo que habian entendido á Quin-Ciceron. to Fabio Sanga, que era el que mas favorecia su Citidad. Ciceron, á quien, dió parte de elle Sanga, ordenó á los embaxadores, que fin- Prudente resolucion

2.25

giendose, muy inclinados á la conjuraçion, fue del Consul.
sen á hablan con los demás prometiendoles muy

cho, y procurando informarse bien de todo. 🚕

Casi en los mismos dias hubo algunas, Los alborevueltas ien la Galia (a) Citerior y (b) Ulte is conjurariori, y asimismo en rel territorio Piceno, y (c) Brutio, v en la Pulla, porque los que habia enviado delante Catilina, sin consejo, y como gente desatinada intentaban á un mis-l mo tiempo várias cosas ; juntandose de nos che, y travendo armas y dardos, y con la priesa que se daban en todo, y su inquietud hebia: causado mas temor que peligro. El Preter Quinto Merelo Celer por Decreto del Seni nado, y con conocimiento de la causa, prenen dió á muchos de ellos, y lo propio hizo en la la Gália Citerior ed Legado Cayo Murenan mientras en Roma Lentulo con los ridemas à que eranolos principales de la conspiracion, rion tomes pareciendoles que tenian ya grandes fuerzas.

deddd sus congafficus, gwccan sig filliais

<sup>(</sup>d) La parto da Italia, que llamaronolos antigues Calidado establica y

<sup>(</sup>b) Esta se incluye en el Reyno de Francis. 230000 uno o igil

habian acordado, que en llegando Catilina al distrito de Fesulas convocase el Tribuno Lucio Bestia al pueblo, y quejandose de las acciones de Ciceron, imputase las causas de la cruel guerra à un tan buen Consul; y que habiendo precedido esta señal, executaria la noche siguiente cada uno de los conjurados lo que se le habia encargado. Deciase que su resolucion era, que Statilio y Gabinio con una gran tropa pusiesen en un mismo instante fuego á doce lugares los mas oportunos de la Ciudad, para que con aquel tumulto pudiesen entrar mas facilmente en casa del Consul, y de aquellos cuya ruina procuraban; y que Cethego cercase la puerta de Ciceron acometiendole por fuerza, y los demás á otros; y los hijos de familias, que por la mayor parte eran de los nobles, habian de matar á sus padres, y dexando con estas muertes é incendios asombrados á todos, se irian á. Catilina, de tros e am en en en el de el

Impacien Estando aparejadas y ordenadas estas cosas, se quejaba siempre Cethego de la floxedad de sus compañeros, que con sus dilaciones y dudas perdian grandes ocasiones; que en tal peligro era necesaria la execucion, y no el con-

sejo; y que si algunos le ayudasen, aunque no se resolviesen los demás, entraria por fuerza en la Curia; que este hombre era naturalmento feróz, terrible, y pronto de manos; como quien ponia los mejores sucesos en la prestezaz Mas los Alobroges conforme á la orden de Ciceron, se vieron por medio de Gabinio de los Alos broges inscon los demás, y pidieron á Lentulo, Cetke- Gicerone... go, Statilio y Casia el juramento firmado, que babian de llevar à sus ciudadanos; porquende otra manera tendrian dificultad en persuadirles un negocio tan grave; y ellos se lo dieron sin Fiaronse demasiado sospecha alguna; prometiendo Casio, que iria allá dentro de pocos dias, y partió de Roma algo antes que los embaxadores, con los qua- Rovia Les les envió Lentulo a un cierto Publio Vultur- tulo con los Calos 4 eu cio de Crotona ; para que los Alobroges priv turcio. mero que pasasen a su tierra confirmasen la liga con Catilina, dando y recibiendo la fer y con el mismo Vulturcio le escribió una cabata del tenor siguiente .: Por el portador sabras Y escribió quien soy; considera la miseria en que estai, y acuerdate que eres hombre; pon los ojos en lo que su estado requiere; pide socorro á todos, amque sonn los mas wiles por tambien le hizól

declarado por enemigo, con qué fundamento desechaba los esclavos ; que en la Ciudad estaba aparejado todo lo que habia mandado; y que Dieron los not tardase len acorcarse en ella. Habiendo heres aviso cho cesto, i y señalado la noche en que habian de partir, Ciceron, á quien lo avisaroh - Que die mmblen la orden que los embaxadores y ordenó á los Pretores Lucio Valerio Flanco, y Cayo Pomptinio, que poniendose en emboscada junto al puente Milvio, prendiesen á los que iban con los Alobroges, y declaroles la causa por que les daba esta orden; Y cumplieronia mini; y bllos como soldados, sin ningum ruido mente los cercaron secretamente con sus guardas el puen-Pompeinio te de la manera que se les había ordenado, de los embaxadores, vicinio y despues que llegaron, à él los embaxadores, y la nun mismo tiempo dieron avoces de entrame bas partes; los Galos que sabian lo que pasaba, se rindieron luego á los Pretores; Vulmando la los otros se defendió al principio con la espada contra toda la tropa; mas como le desampararon los embaxadores, habiendo primero rogado encarecidamente á Pomprinio y á quien conocia y quende salvase

embaxado-

de les de al Consul.

convenia.

la

la lvida, finalmente desconfiado de ella, y temeroso se entregó á los Pretores como á enemigos.

Habiendose executado asi esto, se despachó luego con el aviso al Consul 3 á quien no dió menor placer que cuidado. Holgábase viendo libre del peligro la Ciudad con haberse descubierto la conjuracion; y afligiase, por no saber qué resolucion sería bien que se tomase, habiendose hallado comprehendidos en una tan gran maldad tantos ciudadanos; pareciale que el castigo le causaria ódio, y el perdon la ruina de la República; pero cobrando ánimo, mandó llamar á Lentulo, Cethego, Statilio y Gabinio, y tambien á Cepario Lentulo y los demas. Terracinense, que se aprestaba para ir á la Pulla, y hacer levantar los esclavos. Los otros vinieron luego; mas Cepario que habia salido poco antes de casa, sabiendo que estaban descubiertos; se huyó de la Ciudad. , 2016 Ele Consul tomando por la mano á Len- Que llevo al Senado. tulo: (porque era Pretor) de llevó al Senado,

y ordenó que á los demás traxesen las guardias al templo de la Concordia, donde convoco al Senado la babiendose juntado mucha

 $I^{*}l^{-}$ 

y hizo parte de él, hizo entrar á Vulturcio con los traer las de embaxadores, y mandó al Pretor Flacco que presentase la escribanía con las cartas que ha-Y que exa bia tomado á los embaxadores. Vulturcio ha-

Vulturcio biendosele preguntado del camino, de las cartas, y finalmente del designio que llevaba, y lo que le habia movido, comenzó á fingir otras cosas, callando la conjuración; pero despues que le aseguraron la vida, y mandaron que lo dixese, declaró todo de la manera que ha-

sabía.

Que con bia pasado; y que no habia muchos dias que feso lo que le tomaron por compañero Gabinio y Cepario; y que no sabla mas que los embaxadores, sino que algunas veces habia otdo decir á Gabinio, que Publio Antronio, Sergio, Syla, Lucio Vargunteyo, y otros, eran de esta conju-Y tambien racion; los Galos confesaron lo propio; peró

todo lo que á Lentulo, que disimulaba, le convencieron habia pasademás de las cartas, con lo que solía decir,

- 1

de que en los libros de la Sybila estaba pro-Convencen a Lep nosticado el Imperio de Roma á tres Cornelios, tulo. de que habian sido los dos Cinna y Sula; y él seria el tercero á quien prometian los hados el gobierno de la Ciudad; y que éste era el vigesimo año despues del incendio del Ca+

pı-

pitolio'; en el 'qual, segun que muchas veces juzgaron por los prodigios los adivinos, habia de haber una guerra civil y sangrienta; y habiendose leido las cartas, despues que todos re- y luego conocieron sus sellos, decretó el Senado que los demas. fuese privado de su oficio Lentulo, y puesto con los demás en una prision no muy apretada; y asi fueron entregados Lentulo á Publio Lentulo Spinther; que era entonces Edíl; Cethego á Quinto Cornificio; Statilio á Cayo Cesar; Gabinio á Marco Craso; y Cepario, á quien poco antes habian alcanzado, á Cneo Terencio, Senador.

Entretanto la plebe, divulgandose la conjuracion, aunque al principio deseosa de novedades habia mostrado demasiada inclinacion á la guerra con diferente ánimo, maldecía los to del Puedesignios de Catilina, ensalzando á Ciceron; y como si la hubieran librado de servidumbre asi anbaba alegre y contenta; porque entendia que de todas las otras cosas de la guerra sacaria mas provecho que daño; pero que del incendio vehemente, y cruel, la resultarian los mayores males poues no tenia otros bienes que las cosas necesarias al uso, y sus vestidos.

y hizo parte de él, hizo entrar á Vulturcio con los traet las le embaxadores, y mandó al Pretor Flacco que presentase la escribanía con las cartas que ha-Y que exa bia tomado á los embaxadores. Vulturcio ha-Vulturcio biendosele preguntado del camino, de las cartas, y finalmente del designio que llevaba, y lo que le habia movido, comenzó á fingir otras cosas, callando la conjuración; pero despues que le aseguraron la vida, y mandaron que lo dixese, declaró todo de la manera que ha-Que con-bia pasado; y que no habia muchos dias que le tomaron por compañero Gabinio y Cepario; sabía. y que no sabla mas que los embaxadores, sino que algunas veces habia oído decir á Gabinio, que Publio Antronio, Sergio, Syla, Lucio Vargunteyo, y otros, eran de esta conju-Y tambien racion; los Galos confesaron lo propio; pero los Galos todo lo que á Lentulo, que disimulaba, le convencieron habia pasademás de las cartas, con lo que solía decir, do. de que en los libros de la Sybila estaba procen a Len nosticado el Imperio de Roma á tres Cornelios, de que habian sido los dos Cinna y Sula; y

> él serla el tercero á quien prometian los hados el gobierno de la Ciudad; y que éste era el vigesimo año despues del incendio del Ca+

> > pı-

pitolio'; en el 'qual, segun que muchas veces juzgaron por los prodigios los adivinos, habia de haber una guerra civil y sangrienta; y habiendose leido las cartas, despues que todos reconocieron sus sellos, decretó el Senado que sos demas. fuese privado de su oficio Lentulo, y puesto con los demás en una prision no muy apretada; y asi fueron entregados Lentulo á Publio Lentulo Spinther, que era entonces Edíl; Cethego á Quinto Cornificio; Statilio á Cayo Cesar; Gabinio á Marco Craso; y Cepario, á quien poco antes habian alcanzado, á Cneo Terencio, Senador.

Entretanto la plebe, divulgandose la conjuracion, aunque al principio deseosa de novedades habia mostrado demasiada inclinacion á la guerra con diferente ánimo, maldecía los to del Puedesignios de Catilina, ensalzando á Ciceron; y como si da hubieran librado de servidumbre asi anbaba alegre y contenta; porque entendia que de todas las otras cosas de la guerra sacaria mas provecho que dano; pero que del incendio vehemente, y cruel, la resultarian los mayores males pues no tenia otros bienes que las cosas necesarias al uso, y sus vestidos.

al Senado

El dia siguiente fue traído al Senado unto un cierto cierto Lucio Tarquinio, de quien decian, que yendose à Catilina le habian cogido en el camino. Este prometiendo que diria de la conjuracion, si le asegurasen, la vida, y mandan-. le el Consul que declarase lo que sabía, re-i firió al Senado casi lo mismo que Vulturcio, de como tenian determinado de quemar á Ro-1 ma, y matar á los buenos, y del camino que l Que de llevaban los enemigos; y demás de esto, que claró cosas Marco Craso le habia enviado á avisar á Ca-; tilina, que no perdiese el ánimo con ver pre-; sos á Lentulo y Cethego, y los otros conjura-.. dos; antes se diese por eso mayor priesa en llegar á la Ciudad, para animar á los demás, y exîmir mas facilmente á estos del peligro. Perr ro quando, Tarquinio nombró á Craso, hom-.: bre noble, y en estremo rico y poderoso, al-, gunos pareciendoles cosa increible, y totros, aunque lo tenian por verdad, juzgando to-, davia, que en tal tiempo convenia mas aplacar á una persona de tanta autoridad, que irritarla y muchos obligados a Graso por sus respetos particulares, dixeron todos á voces. que era falso el testigo, requiriendo que se

con-

1.1

consultase sobre ello; y asi pidiendo los votos Ciceron, dió todo el Senado por falsa la Por falsas. acusacion de Tarquinio añadiendo, que debian tenerle preso hasta que declarase el que le habia hecho inventar una tan gran falsedad.

No faltó en aquel tiempo quien pensa-Atribuyense que esto habia sido traza de Publio Antro-tras causas. nio, para que hallandose Craso acusado, y corriendo el mismo peligro, defendiese mas facilmente con su poder á los demás; otros decian que Tarquinio habia sido inducido por Ciceron, para que Craso no alborotase la República, haciendose, conforme á su costumbre, protector de los malos; yo he oído despues decir públicamente á Craso, que Ciceron le habia hecho una tan notable afrenta; pero en los mismos dias no pudieron con ruegos, favor ó premio alcanzar de Ciceron, Quinto Catúlo y Cneo Pison, que los Alobroges, ó cia de Cicon, que algun otro testigo acusase falsamente a Cayo ruin inten-Cesar, á quien tenian entrambos grande ódio; gunos. Pison por haberle sido contrario en el proceso, quando fue acusado de que habia por di- El odio nero sentenciado injustamente á un Transpa-muchos é dano; Catúlo por la pretension del Consula-

do, pues en la ultima vejez, despues de haber administrado los mayores cargos le habian pospuesto á Cesar, que era aun mozo. Pareciales que llevaria camino la acusacion, porque le tenian á Cesar muy endeudado la liberalidad que usaba con algunas personas particulares, y los grandes dones que hacía al comun; mas como no pudieron inducir al Consul á una maldad tan grande, yendo á hablar á cada uno de por sí, y fingiendo que habian oído estas cosas de Vulturcio, y de los Alobroges, le hicieron tan odioso, que algunos caballeros Romanos que estaban de guarda con sus armas junto al templo de la Concordia, por la grandeza del peligro, ó por su liviandad para declarar mas su zelo á la República, saliendo del Senado Cesar le amenazaron con las espadas.

Procuran sacar de la prision a Lentul<sup>o</sup> sus libertos.

Mientras se trataban estas cosas en el Se
la nado, y se daban premios á los embaxadosus res de los Alobroges, y á Tito Vulturcio aprobando su declaración, los libertos, y algunos
clientes de Lentulo iban solicitando por las
calles á los oficiales y esclavos, para que le
sacasen por fuerza de la prision, y algunos

acu-

acudian á los caudillos del comun, que por dinero solian molestar á la República; y Cethego enviaba á rogar á su familia y libertos, escogidos y exercitados en maldades, que armandose entrasen todos juntos donde le tenian preso. El Consul al punto que supo que se trataba esto, puso las guardas que el tiempo y peligro requerian, y habiendo llamado al Senado preguntó lo que les parecta que se ta que se hiciese de los presos; pero poco antes los ha-el castigo de los prebian todos los Senadores juzgado por traidores á la República. Entonces Decio Silano, que fue el primero á quien se pidió parecer, tos por estar en aquel tiempo diputado para Consul, dixo, que los debian condenar á muerte, y con ellos á Lucio Casio, Publio Furio, Publio Umbreno, y Quinto Annio, si los hallasen; y despues movido de la oracion de Cayo Cesar, declaró que seguiria el voto de Tiberio Neron, de que reforzando las guardas, se consultase otra vez este negocio. Pero Cesar, quando llegó á pedirle su parecer el Consul, habló de esta manera:

Padres Conscriptos: todos los hombres Oracion de que han de dar parecer en cosas dudosas, deben

ben apartar de si el odio, amistad, ira y misericordia; porque dificilmente puede ver alguno la verdad, quando estos afectos le ciegan, y nadie atendió juntamente á su gusto, y al provecho. Mucho vale el ingenio, quando se emplea; pero si se sujeta á la pasion, esta es la que gobierna, sin que aproveche nada el ánimo. Podria nombrar á muchos, Padres Conscriptos, asi Reyes como pueblos, que por misericordia o por pasion tomaron dañosas resoluciones; pero antes quiero decir lo que con justicia y buena orden hicieron nuestros mayores contra su propia inclinacion. En la guerra de Macedonia, que tuvimos con el Rey Perseo, la grande é ilustre Ciudad de Rodas, que habia crecido con las riquezas del Pueblo Romano, mostró su deslealtad y nos fue contraria; mas despues que acabada la guerra se trató de lo que serla bien hacer con los Rodienses, porque no se dixese que mas habiamos comenzado la guerra por sus riquezas, que por vengar las injurias, los dexaron nuestros mayores sin castigo; y en todas las guerras con los Africanos, habiendo los Cartagineses hecho diversas veces, asi en paz como en guerra, muchas

y muy atroces maldades, nunca los nuestros con tener ocasion las hicieron, buscando antes cosas dignas de su nombré, que las que contra ellos podian intentar justamente. Lo propio habeis de procurar, Padres Conscriptos, para que no pueda mas con vosotros la maldad de Lentulo y de los demás, que vuestra dignidad; y no deis mayor satisfaccion al enojo, que á la fama. Porque, si se hallan penas que sean conformes á sus hechos, apruebo el consejo que ahora se dio , pero si la grandeza de la maldad excede á todos los tormentos, pareceme que se debe usar de los que señalan las leyes; los mas de los que votaron hasta ahora con palabras bien compuestas y elegantes se condolieron del estado de la República refiriendo las crueldades de la guerra y miserias de los vencidos; y como arrebataban las virgenes y niños, arrancaban los hijos de los brazos de sus padres, y padecian las madres todo lo que á los vencedores se les antojaba; y que estos robaban las casas y los templos causando mil incendios y homicidios; y que finalmente no se vela mas que armas, muertes, sangre y llantos.

> Pero por las Dioses inmortales que me digan

gan ¿ de qué sirvió este discurso? quizá para os irritar mas contra la conjuracion; como si al que no movió un delito tan grande y atroz, le hubiesen de mover palabras; y ningun hombre hay, á quien parezcan pequeños sus agravios, antes muchos los sienten mas de lo que. seria razon; y algunas cosas se conceden á algunos, que á otros no se conceden; porque la gente baxa, como es poco conocida, si con el enojo hace algo inconsideradamente, pocos lo saben, pues no se extiende mas su fama que su fortuna; mas todos ven las acciones de los que gobiernan, y ocupan los mas altos lugares; y asi los que tienen mayores puestos se han de desmandar menos, y sin apasionarse jamás haciendo algo por amor ú ódio; porque lo que en otros se llama ira, parece en ellos crueldad y soberbia; yo entiendo realmente, Padres Conscriptos, que ningun castigo se puede comparar con sus maldades; pero casi todos los hombres se acuerdan de lo postrero que vieron, y olvidandose de las culpas de los malos, discurren de la pena, si es algo mas cruel. Muy bien sé, Padres Conscriptos, que todo lo que ha dicho Decio Silano, hombre tan valeroso y vigilanlante offue por el amor que tiene à la Republica; y que en negocio de tanta importancia no le vence el favor ni odio, porque conozco sus costumbres y su modestia; pero su voto, aunque no me parece riguroso, pues ninguna cosa lo puede ser contra tales hombres, repugna todavia al uso de nuestra República; y asi sin duda o el miedo, o la afrenta te obligo, o Silano, diputado para Consul, á proponer un nuevo genero de castigo. Del temor no es neeesurio que tratemos, quando particularmente por la vigilancia del Consul clarisimo estamos tan prevenidos y armados; de la pena podria decir lo que es ella en efecto, y que en las desgracias y tristezas antes alivia la muerte, que atormenta, dando fin à todos los males que padecen los mortales, y no quedando despues ningun lugar al cuidado ni á la alegria. Mas por los Dioses inmortales, ¿ por qué no añadiste á tu sentencia, que primero los azotasen? quizá por no concederlo la ley Porcia; pero tambien las otras leves no permiten la muerte de los ciudadanos condenados, sino el destierro; o porque era cosa mas grave ser azotado que muerto; quando ninguna debe parecerlo en hombres con-

- . . . .

vencidos de un delito tan enorme; o si no bastaba este tormento, ¿ para qué se ha de temer en los casos menores la ley, que se menosprecia en los mayores? ¿ o quien ha de reprehender lo que se hubiere decretado contra los que quisieron destruir la República? quiza el tiempo, el dia y la fortuna, que conforme á su alvedrio gobierna los mortales. Ellos padecerán justamente quanto padecieren; pero considerad, Padres Conscriptos, lo que habeis de ordenar contra los demás. Todos los malos exemplos nacieron de buenos principios ; mas quando vionen á tener el gobierno los ciudadanos ignorantes, o menos virtuosos, se valen del nuevo exemplo que dieron los discretos y sabios, aquellos que no saben usar de el. Los Lacedemonios habiendo vencido á los Atenienses eligieron á treinta personas que administrasen las cosas de aquella República; y estas al principio mandaban hacer justicia de los mas facinerosos y malquistos holgandose de ello el pueblo, y diciendo que procedian justamente. Despues que poco á poco creció esta licencia, condenaban asi á los buenos como á los malos, atemorizando á los demás; con que la Ciudad oprimida de la ser-

vidumbre pago las graves penas de su inconsiderada alegria. Aun nos acordamos del tiempo en que por orden del vencedor Syla justiciaron á Damasipo y á otros semejantes; y no habia persona que no alabase esto, y que no dixese que con razon castigaban á estos hombres revoltosos y malvados, que con tantas sediciones habian afligido la República; pero fue un principio de grandes males, porque en codiciando qualquiera la casa o heredad, y alguna joya o vestido de otro, luego procuraba que le pusiesen en la lista de los condenados; y asi los que se holgaron de la muerte de Damasipo, de alli á poco se veian en el mismo estado; y no cesaron estas crueldades hasta que enriqueció Syla á todos los suyos. Yo, bien que no temo esto de Marco Tulio, ni en estos tiempos; con todo, en una gran Ciudad hay muchos y diferentes ingenios, y puede en otro tiempo, y de otro Consul, á cuya orden esté el exercito, tenerse alguna cosa por cierta, no lo siendo; y despues que con este exemplo por Decreto del Senado hubiere una vez sacado la espada el Consul ¿ quién le detendrá, o irá á la mano? A nuestros ante--7..

pasados, Padres Conscriptos, nunca les falto el ánimo ni consejo, ni les ponia algun estorbo la soberbia, para que dexasen de seguir las buenas costumbres de los otros; la mayor parte de las armas que usamos en la guerra tomaron de los Samnites, y de los Tuscos las insignias de los Magistrados; y finalmente todo lo que les parecia bien en los consederados ó enemigos, procuraban con sumo cuidado traerlo á sus casas, y querian mas imitar que tener envidia á los buenos. Pero en aquel mismo tiempo, siguiendo la costumbre de los Griegos, mandaban azotar á los ciudadanos, y daban la muerte á los condenados. Despues que se aumento la República, y con la muchedumbre de los ciudadanos crecieron los vandos, resultando de ellos la ruina de los inocentes, y semejantes maldades; entonces se hicieron las leyes Porcias; y otras, que concedian el destierro á los condenados; y esta me parece la principal causa, porque no debemos tomar ninguna resolucion nueva, pues sin duda tuvieron mayor prudencia y valor los que con pocas fuerzas alcanzaron un tan grande Imperio, que nosotros, que apenas conservamos las cosas bien adqui-.

ridas; y tambien digo, que en ningun modo conviene que los dexemos ir y acrecentar el exercito de Catilina; pero este es mi voto: que se confisquen sus haciendas, y queden presos en los Municipios mas fuertes; y nadie pueda volver á tratar de ellos ante el Senado o Pueblo; y á quien otra cosa hiciere, le declaren por enemigo dela República y de la salud de todos.

Luego que acabó su plática Cesar, la aprobaron los mas de palabra, y otros en diversas maneras; pero Marco Porcio Caton, habiendosele pedido su parecer, dixo:

Muy diserente opinion tengo, Padres Conscriptos, quando considero el estado y peligro Marco Cade nuestras cosas, y los votos de algunos, que á lo que juzgo discurrieron de la pena de aquellos que han querido mover guerra á su patria y á sus padres, casas y altares. Pero el mismo negocio requiere que tratemos mas de guardarnos de estos hombres, que del castigo que les habemos de dar; porque los otros delitos no se han de castigar sino despues de cometidos; pero si no se pone orden para que éste no suceda, quando hubiere sucedido, en vano se recurrirá á los jueces, pues

estando ganada la Ciudad, no les queda cosa à los vencidos. Por los Dioses inmortales (con vosotros hablo, que siempre habeis estimado mas que á la República vuestras casas, heredades estátuas y retablos) que os acabeis de resolver algun dia y mireis por la República, si con estas cosas, que de qualquier manera que sean, amais tanto, quereis quedaros, y gozan con quietud de vuestros deleytes; porque no se trata de los tributos ni de las injurias de nuestros consederados, sino del peligro que corren nuestra vida y libertad. Muchas veces, Padres Conscriptos, he hablado en esta junta, y muchas veces me he quejado de la avaricia y desordenes de nuestros ciudadanos, con que incurri en el ódio de muchos; porque como nunca me he perdonado á mi mismo, ni á mi ánimo alguna falta, con dificultad podia perdonar los vicios agenos; pero todo esto, de que haciades poca cuenta, no ponia en ningun riesgo á la República, y las riquezas sobre-Uevaban los descuidos, de que no hablamos ahora, ni de si son buenas o malas nuestras. costumbres; sine si estas cosas, asi como son, han de ser nuestras, o nosotros con ellas de-

los enemigos. Aqui me nombrará alguno la misericordia y clemencia, mas mucho há que perdimos los verdaderos nombres de las cosas, pues al dar los bienes agenos llamamos liberalidad, y fortaleza al atreverse á maldades; que por esto se halla la República reducida á tal extremo; y sean en hora buena, ya que tales son las costumbres, lilerales de los bienes de nuestros confederados, y misericordiosos para con los que roban el erario, como no den nuestra sangre, y mientras perdonan á algunos malos, no arruinen á todos los buenos. Muy bien y elegantemente ha discurrido ahora Cayo Cesar de la vida y de la muerte; y creo que le parecen fingidas las cosas que se dicen del infierno, y que por diferente camino del que llevan las buenos, van á parar los malos en unos lugares obscuros, desiertos, hediondos y horribles; y asi propuso que los confiscasen las haciendas, y los tuviesen presos en los Municipios, porque temia que si quedasen en Roma, los sacarian por fuerza los otros conjurados, o el pueblo inducido por ellos; como si solo en la Ciudad, y no por toda Italia hubiese gente ruin y perdi-- '..., :

dida, y como si alli no pudiese mas el atrevimiento, donde hay menos suerzas para resistirle; de modo, que no sirve este consejo, si de ellos teme algun peligro, y si él solo entre todos no le teme, tanto mas conviene que yo por mi parte le tema, y vosotros por la vuestra; y lo propio que hicieredes con Publio Lentulo, y con los demás, tened por cosa cierta que lo habeis de hacer tambien con el exercito de Catilina, y todos los conjurados; y con quanto mayor cuidado pusieredes esto en execucion, tanto menos ánimo tendrán; pero si vieren que aflojais, al punto cobrarán muy grande osadia todos. No penseis que nuestros mayores hicieron con las armas de pequeña tan grande á esta República; porque si esto fuese, mucho mayor habia de ser ahora, que nos hallamos con mas confederados y ciudadanos, y con mas armas y caballos; pero otras cosas hubo. que los engrandecieron, y que nos faltan todas; como la industria en sus casas, y fuera de ellas el buen gobierno, un ánimo libre en dar consejo, no sujeto á vicios ni maldades; en lugar de esto tenemos los excesos y la avaricia, la pobreza en general, y en particular las rique-

quezas que alabamos, siguiendo el ócio, y no hay diferencia entre los buenos y malos; todos los premios de la virtud posee la ambicion, y no es maravilla; porque cada uno de vosotros se aconseja consigo solo, y en vuestras casas servis à vuestros gustos, y aqui al dinero o al favor; y asi viene á padecerlo todo la mal proveida República. Pero dexo estas cosas; los ciudadanos mas nobles se conjuraron para poner fuego á su patria; y llaman á la guerra los Galos, la nacion mas enemiga del nombre Romano; el capitan de los enemigos está cerca de nuestras casas, y aun ahora andais con dilaciones, y dudais en lo que debeis hacer, habiendo hallado dentro de vuestra Ciudad los adversarios; soy de parecer que tengais compasion de ellos, pues como á mancebos los engaño la ambicion, y que aun los dexeis salir con armas; pero si ellos las tomaren os ha de venir á causar alguna miseria esta vuestra clemencia y benignidad. Direis que es un negocio grave; y veo que no le temeis; antes le temeis muchisimo, mientras que con vuestro descuido y falta de ánimo, aguardando el uno al otro, no os acabais de resolver, por la confianza que

teneis en los Dioses inmortales, que guardaron muchas veces esta República en sus mayores peligros. Pero no se alcanzan las ayudas de los Dioses con votos y ruegos mugeriles, sino con velar y trabajar, y con buenos consejos suceden prosperamente todas las cosas; que despues que os hubieredes entregado al ócio y sueño, en vano imploraréis á los Dioses, porque los hallareis indignados y contrarios. Aulo Manlio .Torquato, uno de vuestros antepasados, en la guerra que nos movieron los Galos, mandó matar á su hijo, por haber peleado sin su orden; y este valeroso mancebo pagó con la muerte las penas de su demasiado ánimo; y vosotros estais aun en duda de lo que habeis de ordenar contra los cruelísimos parricidas, quizá porque contradice á esta maldad el modo con que vivieron hasta ahora; mas perdonad á la nobleza de Lentulo, si él perdono alguna vez á su honra o fama, o á los Dioses y hombres; y perdonad á los pocos años de Cethego, si no hizo otra vez guerra á su patria. ¿ Pues qué diré de Gabinio, Statilio, y Cepario? que si tuvieran qualquier cuidado algun dia, no intentaran estas cosas contra la Repúbli-

blica; bfinalmente; yoros juro ; Padres Conscriptos, que si se pudiera dat lugar à que esto sucediese, sufrieva facilmente que el mismo suceso us corrigieras y ur que menospreciais mis palabras. Perocestamos acercados por widas partes Catilina con su exercito nos aprieta, y tenemos otros enemigos dentro de los muros; y en medio abelin Ciudud say no podemos apercibir ni determinum yosh algana yen registrago p por lesto conviene que usemos de mayor diligencia; y asi soy deveste opinione sque pues por el ruin consejo del les perresi pad ad anos se vio la Republica consideration policies y ellos siendo convenciales spore ta declaración de Tito Vultureio y de los ambabadores de los Alos reges confestron que tentin spreparado al pritendio 31 la milerte ; y omas posas horribles upir craeles contra sus cial dadanos y patria, que á los bijues las hair cons ferado comos de culpados de delitos gravisimos, se de si runtigo conforme la la costumbra de sistia la grandeza de la Repúblicgom derasuin CHO Despues space se volvido as sental Caton; Aprobose todos rios Constiges , aprimatis parte de los de Caton. Henskers, eigengus programmes genodeste virodo dindo viroli de la contra de la colorio de la color 11

250

nado un decreto en esta conformidad; peniscurso ro yo como he leído y oído muchas cosas señaladas, que el Pueblo Romano hizo en su Cludad, y en las guerras que tuvo por mar y tierra, acaso me puse á pensat qual fue la que mas sustentó el peso de tantos negocios; sabía que muchas veces con poca gente habia peleado contra muy grandes del giones de enemigos , y shecho da guerra á Reyes poderosos, y demás de esto sufrido en varios tiempos la violencia de la fortura y y. que los Griegos en la bloquencia, en los Gaz los en la gloria militar nos excedieron with asi considerandolo diversas veces, halle que el valor insigne de algunos ciudadanos lo habia allanado, todowy y que con este habia da pobreza veneide á las riquesta y let pequeño numero al'grande i sup estitui est Mas desputes que la Citidad se dexó corrompar, del ócio y sus oprcesor; antonces resistia la grandeza de la República á los vin cios de sus Capitanes y Magistrados, y como ...... del una mugerlyanvieja, nomació en muchos años en Roma alguno que fuese grande nes virtud, aunque en mi tiempo hibo dos hom-

bres

bres de notable valor con diferentes costumbres: Marco Caton y Cayo Cesar; y pues he llegado á tratar de ellos, no me pareció de Caton y que debia pasar adelante sin referir lo mejor que pudiese el natural y las costumbres de cada uno; y asi digo que fueron casi iguales en el nacimiento, edad y eloquencia, y tambien en la grandeza de ánimo, y en la gloria; pero cada qual por su camino. Cesar era estimado por su liberalidad y beneficios. Caton por su entereza; el uno cobró fama con su benignidad y clemencia; el otro con su severidad: Cesar en dar y ayudar perdonando á todos; y Caton en no consentir cosa alguna, ganaron gran reputacion. El uno era el refugio de los miserables; el otro la ruina de los malos; de este se alababa la constancia, y de aquel la facilidad. Finalmente. Cesar estaba resuelto á trabajar y no descansar jamás, solicitando los negocios de los amigos, y atendiendo menos á los propios, sin negar cosa que mereciese darse por premio, deseando un gran gobierno, el exercito, y alguna nueva guerra, en que pudiese mostrar su valor. Caton solo queria que

se echase de ver su modestia y moderacion; y mas que todo esto, su severidad; no competia en riquezas con el rico, ni en designios con el inquieto; sino en virtud con el virtuoso, en recogimiento con el honesto, y en abstinencia con el bueno; procurando mas ser hombre de bien, que parecerlo; y quanto menor gloria pretendia, tanto mayor la alcanzaba.

Habiendose, como dixe, aprobado el voto de Caton, y pareciendole al Consul que lo mas conveniente era anticiparse aquella misma noche, para que no hubiese tiempo para inovar algo, encargó á los Triumviros que aparejasen lo necesario á la execucion, y él llevó á la carcel á Lentulo, y los Pretores á los demás; hay en ella, subiendo algo á mano izquierda, un lugar que llaman el Tuliano; está doce pies debaxo de tierra, y tiene por todos los lados su pared, y encima una (d) cámara obscura, hedionda, y terrible á la vista. Despues que metieron aqui

<sup>(</sup>d) Uso de este vocablo, porque conforme á la opinion de algu-, nos, camera en rigor es el aposento que tiene el techo de boveda; y este quiere decir agui el autor.

á Lentulo, los jueces criminales segun la orden que tenian, le dieron garrote; y asi este varon patricio, del linage nobilisimo de los Cornelios, tuvo el fin de la vida conforme á sus costumbres y hechos; y de la misma manera fueron castigados Cethego, Statilio, Gabinio, y Cepario.

Mientras se hacian estas cosas en Roma, su hizo Catilina dos legiones de toda la gente Catilina. que habia traído consigo, y de la que estaba con Manlio, formando las cohortes conforme al numero de los soldados, y despues fue repartiendo igualmente á los Romanos y confederados que voluntariamente venian á servirle, con que tuvieron en pocos dias las legiones su justo numero, no habiendo en ellas al principio mas de dos mil hombres; aunque de toda esta gente no se hallaba apenas la quarta parte con las armas militares, y los demás con las que habian topado acaso, como algunos dardos de villanos, lanzas, y palos agudos. Pero despues que Antonio se le acer- Acercasole có con el exercito, caminaba Catilina por los montes, moviendo á veces su campo ácia Ro- y asi se retiraba á dima, y á veces ácia la Galia, no dando á los ferentes partes.

enemigos ocasion para pelear; porque esperaba cada dia un gran socorro, si saliesen sus compañeros en Roma con su intento; y hasta saber esto, no queria recibir los esclavos, aunque al principio se le ofrecieron muchos confiandose en las fuerzas de los conjurados; y pareciendole cosa muy agena de su designio hacer comun la causa de los ciudadanos la de los siervos fugitivos.

Y despues se la con-Roma.

Mas al punto que llegó el aviso de que du c con descubierto la conjuracion en Rojuracion en ma habian sido justiciados Lentulo, Cethego, y los demás, como queda dicho; luego se le huyeron muchos, que habian sido inse le sue ducidos á la guerra por la esperanza de robar, y el deseo de cosas nuevas; y asillevó á los otros con mucha diligencia por montañas ásperas al territorio de Pistoya, teniendo resuelhutrse à Ga- to de retirarse con ellos por atajos secretos á la Galia Cisalpina. Pero Quinto Metelo Celer, que se hallaba con tres legiones en el Pi-

mucha gen-

Estorbose- ceno, sospechando esto de los términos en lo Metelo Celer. que veía á Catilina, y habiendo sabido de los que le desampararon et camino que tomaba, mudó luego su campo, asentandole á las fal-

das

das de las montañas por donde habia de baxat à la Galia; y no estaba tambien lexos Antonio, porque si bien era grande su exercito, seguia por lugares mas llanos á los que se huian con Catilina; el qual quando se vió cercado entre sos montes y sus enemigos, y que yendo mal sus cosas en Roma, no le quedaba esperanza alguna de ser socorrido ni de poder escaparse, juzgó que en tal trance era lo mas acertado tentar la fortuna de la guerra : y asi se resolvió á pelear luego con And resolvió á tonio, y juntando su gente, habló de esta

manera

Ya sé por experiencia que no añaden ningun valor las palabras, y que la plática del los suyos. General no da en el exercito atrevimiento al cobarde Nni esfuerzo al medroso; porque cada uno muestra en la batalla el ánimo que alcanzó de la naturaleza, ú de sus costumbres; y en vano incitan á quien no mueven los peligros ó la gloria; mientras no le dexa oir el miedo. Pero yo os llamé para advertiros algunas cosas, ya declararos juntamente las causas de esta mi resolucion; ya sabeis, soldados, el daño que de la floredad y descuido de Lenrulo le ha : '

re-

resultado á el, y á nosotros; y que por aguardar socorro de Roma no pude ir á la Galia; y ahora veis tambien, como yo, el estado de nuestras cosas, y de la manera que nos cervan dos exercitos de enemigos, uno de la Ciudad, y otro de la Galia; y aunque no nos faltase el ánimo para quedar en estos lugares, no lo permite la falta de trigo y de las demás provisiones. Pero à qualquiera parte que quisieres mos llegar', habeis de abrir el paso con las armas; sy asi os ruego que os dispongais á esto con gran resolucion, y que entrando en la bas talla os acordeis de que llevais en vuestras manos las riquezas, la honra y gloria, y son ellas la patria y libertad. Si vencemos, gozaremos seguramente de todo; porque sobrarán bastimentos, y hallaremos abiertos los Municipios y las Colonias; mas si nos retiramos de miedo , estas mismas cosas nos serán contrarias, y ningun amigo o lugar defenderá á quien no hubieren defendido las armas; y demas de esto. o soldados, no les corren à los enemigos las obligaciones que a nosotros, que peleamos por la patria, por la vida y libertati; pero ellos s que necesidad tienen de peleur, para que que den -57

den gobernando algunos? y asi los acometereis con mayor ánimo, acordandoos de vuestro valor. Podia yo, aunque con grandisimo vituperio, vivir desterrado, y algunos de vosotros podian, despues de haber perdido sus bienes, aguardar en Roma las riquezas de otros; mas porque parecian en los que son hombres estas cosas infames é intolerables, os resolvisteis á seguir otras, que para salir de ellas os ha de valer el ánimo; pues ninguno sino fue el que venció, mudó la guerra por la paz; y es de necios esperar huyendo el remedio, despues de haber arrojado las armas que defienden de los enemigos. Siempre tienen en la batalla mayor peligro los que mas le temen, porque no hay tal reparo como el atreverse. Quando os veo, soldados, y considero vuestras hazañas, me dan una grande esperanza de la victoria vuestro ánimo, edad y valor; y tambien la necesidad, que aun hace ser animosos á los cobardes; porque siendo tan estrecho el lugar no le tendrán los enemigos, para rodearnos con su muchedumbre; y si la fortuna tuviere envidia á vuestra virtud procurad que no os quiten la vida sin venganza, y que como á ovejas no os deguellen,

250

nado un decreto en esta conformidad; pe-Piscurso ro yo como he leído y oído muchas cosas señaladas, que el Pueblo Romano hizo en su Cludad, y en las guerras que tuvo por mar y tierra, acaso me puse a pensat qual fue la que mas sustento el peso de tantos negocios; sabía que muchas veces con poca gente habia poleado contra muy grandes del giones de enemigos , y shecho da guerra a Reb yes poderosos, y demás de esto sufrido en varios tiempos la violencia de la fortura y y. que los Griegos en la bloquencia, en los Gaz los en la gloria militar nos excedieron si vy asi considerandolo diversas veces, halle que el valor insigne de algunos ciudadanos do habia allanado, toddyr y que cho este babiarda pobreza veneido állas riqueras volek pequeño numero al'grande & Sup , sinting of

Mas desputes que la Ciudad se dexó corrempera del ócio y sus excesos; entonces resistia la grandeza de la República á los via
cios de sus Capitanes y Magistrados y como
del una mugerlya vieja, no nació en muchos
años en Roma alguno que filese grande del
virtud, aunque en missiempo hibo dos hombres

bres de notable valor con diferentes costumbres: Marco Caton y Cayo Cesar; y pues he llegado á tratar de ellos, no me pareció (Cesar que debia pasar adelante sin referir lo mejor que pudiese el natural y las costumbres de cada uno; y asi digo que fueron casi iguales en el nacimiento, edad y eloquencia, y tambien en la grandeza de ánimo, y en la gloria; pero cada qual por su camino. Cesar era estimado por su liberalidad y beneficios. Caton por su entereza; el uno cobró fama con su benignidad y clemencia; el otro con su severidad: Cesar en dar y ayudar perdonando á todos; y Caton en no consentir cosa alguna, ganaron gran reputacion. El uno era el refugio de los miserables; el otro la ruina de los malos; do este se alababa la constancia, y de aquel la facilidad. Finalmente, Cesar estaba resuelto á trabajar y no descansar jamás, solicitando los negocios de los amigos, y atendiendo menos á los propios, sin negar cosa que mereciese darse por premio, deseando un gran gobierno, el exercito, y alguna nueva guerra, en que pudiese mostrar su valor. Caton solo queria que

la batalla los (e) Ferentarios, con grandes gritos, y tendidas las vanderas, se embistieron, y dexando los dardos se herian con las espadas; y aunque los soldados viejos, acordandose de su antiguo valor, apretaban bravamente, les resistian sin ningun miedo los otros, y asi peleaban todos con grande ánimo; y entre tanto andaba Catilina por la vanguardia con esfuerzo la gente mas suelta, socorriendo á los que hallaba apretados, y poniendo otros en lugar de los heridos; y á todo acudia, peleando por su persona, y hiriendo muchas veces al enemigo, con que hacía juntamente el oficio de un valeroso soldado, y buen capitan. Petreyo viendo mayores brios en Catilina de lo que habia pensado, rompió con la cohor-Pero fue te Pretoria por medio de los enemigos, con de su gen- que los desordenó, y fue degollando á los que le resistian en diferentes tropas; y luego cerró por los lados con los demás, donde cayeron peleando entre los primeros el Fesulano y Manlio.

Quando Catilina vió su gente desbaratada,

<sup>(2)</sup> Los de armas ligeras y arrojadizas.

y que el quedaba solo con pocos, acordandose de su nacimiento, y de la dignidad pasada, se arrojó en lo mas peligroso, y alli murió Mierte de Catiliua. peleando; pero despues de acabada la batalla, se pudo conocer el valor y resolucion que hubo en el exercito de Catilina; porque casi el propio lugar que cada uno habia tomado mientras vivia, aun despues de perdída la vida le defendia con el cuerpo, sino fueron algunos de los que rechazó la cohorte Pretoria, que murieron algo apartados de su puesto. Catilina fue hallado muy lexos de los suyos entre los cuerpos de sus enemigos, que aun respiraba, y mostraba en el aspecto aquella ferocidad que solia tener. Finalmente, no se prendió de todo su exercito en la batalla, ni en el alcance ningun ciudadano noble, porque todos no hicieron mas caudal de sus vidas, que de las de los enemigos. Pero no alcanzó el exercito del Pueblo Romano una victoria alegre, y sin pérdida de su sangre; porque los mas valerosos, ó perecieron en la batalla, ó fueron heridos cruelmente; y muchos que salieron de los quarteles á ver, y despojar los enemigos, hallaban el uno al amigo,

#### 262 CONJURACION

el otro á su huesped, ú deudo; y algunos conocic on á sus émulos; y asi se mezcló diversamente por todo el campo, la tristeza con el contento, y el llanto con la alegria.

# QUATRO ELEGANTISIMAS Y GRAVISIMAS ORACIONES DE MARCO TULIO CICERON CONTRA CATILINA:

TRASLADADAS EN LENGUA ESPAÑOLA

POR EL DOCTOR ANDRES DE LAGUNA,

MEDICO DE JULIO III.

PONTIFICE MAXIMO.

.

•

•

•

#### AL MUY MAGNIFICO SENOR,

### EL SEÑOR FRANCISCO

## DE ERASO, SECRETARIO,

Y DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD, &c.

In the State of th

taring a second control of the second contro

Solemnizado proverbio es, y antiguo, el del asno Cumano, que vestido del pellejo de un cruel leon, andaba braveando por la Ciudal de

Cuma, y haciendo terror al pueblo, hasta que el pobre bachiller, conocido ser asno (porque la natura no se puede mucho tiempo disimular, ni encubrir) con harta vergüenza suya, y risa no menor de los populares, fue desnudo del ageno despojo, y molido á palos. Hallanse á cada paso muchos parientes y deudos del dicho asno Cumano, que cubiertos de rozagantes ropas, y de un hábito Filosofico y grave, andan entre la simple gente, que juzga solamente las apariencias, vendiendose por Erasistratos, Esculápios, y Apólines; los quales, si bien los escudriñamos debaxo de aquellas gualdrapas, verdaderamente son toda la ignorancia del mundo, y se parecen infinito á los templos de los Egipcios, que siendo por de fuera dorados y guarnecidos de ricas piedras y joyas; dentro de si, en lugar de Dioses, no contenian otra cosa sino ratones, perros, gatos, raposas, monos y ximios, y otros animales ridiculos. De estos bachillerejos, pues, algunos, segun he sido informado, no atreviendose hacerlo delante, han osado ladrarme en ausencia, por razon de aquel tan generoso y pio trabajo que tomé en ilustrar el Dioscórides, diciendo que di ocasion á los

ignorantes para que hiciesen algun gran yerro, tomando á las veces una medicina por otra, ó no la aplicando como conviene. Los quales no movidos de caridad Christiana, sino de un grandisimo miedo, que el pueblo (de cuya ceguedad. viven) alumbrado de mis estudios, no ovenga á: entender y ver á la clara, la gruesa ignorancia de ellos, y á contrastar con sus errores y. necedades; conspiran contra mi acerbamente, y procuran exterminarme, como á hombre que les quiere desbaratar su caudal y ganancia; que (como dixe) de la simpleza popular pende. Pero. ya es una cosa ordinaria, que los que procuran. el bien comun, han par fuerza de ofender à muchos particulares, agenos de él. Por donde aunque haya de tomar sobre mis espaldas los ódios. y enemistades de todos estos gozquejos, no lo. tengo en un pelo, con tal que de mis trabajos. la República reciba fruto y contentamiento; y ansi es, que por mas que rabien, y aunque hayan de enloquecer por ello, no dexaré, mientras tuvière ocio, de dar luz al vulgo imperito. y sacarle de las tinieblas de la ignorancia, dandole muchos autores graves, ansi Griegos como Latinos, trasladados en su vulgar Español, de

وأزرت

cuyas muy claras fuentes pueda beber hasta harturse, no solamente filosofia y medicina, pero. tambien retorica. Habiendo, pues, en Bruselas el invierno pasado, para recrear el animo aflicto de aquella enfermedad luenga y grave que me oprimia, leido á ratos las quatro oraciones que Ciceron escribió y recitó contra Catilina, parecióme no estarian mal en nuestra lengua Española, y ansi las traslade con la diligencia que fue posible; y trasladadas me atrevi à las publicar debaxo del nombre de Vm. siendo cierto que su autoridad las daria á ellas gran lustre y reputacion; y á ml no menor fuerza contra los detractores y maldicientes. Los quales, por ignorantes que sean, tienen bien entendido quan aficionado fue siempre Vm. á la leccion de semejantes autores; y con quanto fervor favorezca, honre y ampare, á los que procuran enriquecer nuestra lengua y nacion con ellos. La qual inclinacion tan heroica, si de todos fuese imitada (como ya en otra parte lo tengo. dicho juno se leerian hoy en tan grande brevedad de la vida, tantos Esplandianes, tantos Gayferos, ni tantos Amadises de Gaula, con tanto estrago del tjempo, y con tanta ruina y · 11des-

destruccion de claros ingenios; que pudiendose ocupar en lecciones pias y sagradas, o en historias verdaderas y llenas de doctrina y singulares exemplos, se consumen en ficciones, mentiras, burlas y vanidades; de las quales á la fin no saca el lector otra cosa sino dolor y arrepentimiento de haber empleado tan mal sus horas. Excusado será decir al presente nada de la doctrina, eloquencia, gravedad y magestad del autor que á Vm. ofrezco; pues su nombre y fama rebomba por los oidos de todas naciones y gentes; y para alabar cumplidamente sus gracias, serla menester otro Cicen ron en el mundo. Vuestra merced le reciba con alegre rostro, ya en parte hecho de Romano, Español, y (como suele á los semejantes) le favorezca debaxo de su sombra y amparo; si le parece ser justo, que el que mientras vivió, tomó siempre á su cargo la tutela y proteccion de todos los buenos, á lo menos halle uno despues de muerto, que en esa Corte le ampare y defienda contra los malos. Nuestro Señor la muy magnifica persona de vuestra merced guarde y prospére por largos tiempos, para que incitados y animados de su favor to--

dos los estudiosos, se alsen á emprender cosas altas y grandes en servicio de la República. De esta Villa de Ambéres, á los veinte y quatro de Abril de mil quinientos cincuenta y siete.

## D. V. M.

Servidor muy cierto, que sus muy magnificas manos besa,

El Doctor Andres de Laguna.

#### ARGUMENTO

#### DE LAS QUATRO ORACIONES DE CICERON

CONTRA LUCIO CATILINA.

Lucio Catilina (segun recita Salustio (fue hombre de noble sangre, y no poco valeroso de su persona, dado que perverso y mal inclinado; porque siempre desde su juventud se inclinó á guerras domésticas, matanzas, robos y discordias civiles, en las quales cosas noche y dia se desvelaba, siendo de frio, hambre y sed, pacientísimo. Era muy atrevido, vário, astuto y doblado; por donde sabía muy bien fingir y disimular qualquiera cosa. Disipaba profusamente su hacienda, y deseaba la agena; hirviendo siempre en codicia de cosas altas y grandes. Era eloquente y diserto, pero no tenia vaso, y alcanzaba muy poco con el discurso v entendimiento. Este, despues del imperio de Lucio Syla, viendose cargado de deudas, y rechazado de todos los cargos públicos, magistrados y dignidades de la Ciudad, á causa de sus maldades, deseó por qualquiera via ocupar la República y hacerse señor absoluto de ella; para el qual negocio procuró grangear y atraher á sí todos los mancebos viciosos, y valerse de los ciudadanos perdidos de Roma; entre los quales hubo algunos Senadores de lustre, que con él, pensando valer mas, con-

conjuraron. Olida la maldad por los Padres Conscriptos, declararon á Giceron y á Cneo Antonio por Cónsules, para que diesen orden cómo la República no recibiese daño ni detrimento. De los quales Ciceron, á quien cupo el gobierno de la Ciudad, se desveló, y puso gran diligencia en resistir al furor y rabia de Catilina, y en espiar, inquirir y escudriñar todos sus consejos y tratos; los quales á la fin sacó á luz, y despues de haberlos hecho tocar con mano de los Padres Conscriptos, declamó en el Senado contra el mismo Catilina presente, y le exhortó se saliese de Roma, y llevase consigo todos los suyos, como se ve por la primera Oracion. Por la segunda despues de ido Catilina, incita los -Quirites (que ansi se llamaba entonces todo el Pueblo Romano) contra él: y amonesta á todos los conjurados que quedaron en Roma. se vayan tras su Capitan, si no quieren esperar el castigo á tan grande atrevimiento, debido. Asimismo declara á los Quirites por la tercera, el modo como descubrió una tan grande conjuracion; y exhórtales que hagan á los Dioses gracias inmensas por el singular cuidado que tienen de guardar aquella República. Por la quarta finalmente pide consejo y parecer al Senado, de lo que se debe hacer acerca de los encarcelados; y encareceles mucho la diligencia y solicitud de que usó para librar la Patria. De ninguna de estas Oraciones nos

consta con qué pena ó suplicio fueron castigados los delinquentes; pero sácase de Salustio, y de otros historiadores, que á cada uno de ellos en la carcel fue dado un garrote; y que Catilina fue con los suyos desbaratado y muerto por Cneo Antonio, que habia ido contra él con un muy pujante exercito. En el qual conflicto pelearon tan valerosamente los Soldados de Catilina, imitando á su Capitan, que el lugar que cada uno de ellos ocupó en la campaña vivo, ese mismo cubrió con su cuerpo despues de muerto; de manera que aunque venció Antonio en la lid, su victoria todavia fue muy ensangrentada y lamentable á todo el Pueblo Romano.

Puedese llamar demostrativo el genero de todas estas quatro Oraciones, por quanto en ellas Ciceron vitupera y reprehende á Catilina cruelmente; y tambien deliberativo, visto que pide parecer y consejo sobre el castigo que se debe dar á los conjurados.

Por evitar circumloquios, usamos tambien de algunos vocablos Latinos, pero ya familiares á nuestra lengua Española: como son parricidio, que es el acto de matar algun deudo ó pariente; parricida, el que perpetra tan cruel hazaña; stupro, la fuerza que se hace principalmente á viuda ó doncella; civil guerra, la que se trama entre ciudadanos; suplicio, castigo capital, &c. Antiguamente los Pretores eran como Corregidores; los quales todavia se sometian

al

#### ARGUMENTO.

274

al Consul, como á nuestros Corregidores son en cada parte sujetos los Alguaciles; porque el Consul era como Gobernador, y despues del Senado, tenia el Imperio sumo.

# ORACION PRIMERA

## DE CICERON

## - CONTRA LUCIO CATILINA

RECITADA AL SENADO.

Asta quándo, ó Catilina, usarás mal de nuestra paciencia? ¿ Hasta quándo ese tu furor se burlará de nosotros ? Adónde irá á dar consigo esa tu osadia desenfrenada? Cómo? ¿ no te mueven, para que desistas de tu locura, la nocturna guarda y vigilante guarnicion del palacio? ¿no las centinelas de la Ciudad? ¿no el temor del pueblo? e no el consenso y la conformidad de todos los buenos ? eno el presente lugar tan guarnecido de gente, à do suele juntarse ordinariamente el Senadoz eno los rostros, y las presencias de estos Padres Amplisimos? ¿ Qué es esto? ¿ No sientes que tus consejos son del todo ya descubiertos, y que tu conjuracion está ya convencida, y como tomada a manos, por el perspicaz conocimiento y juicio de todos estos ? ¿Quál -11.

¿Quál de nosotros piensas que ignore lo que hiciste la noche pasada, y la precedente? en qué lugar estuviste? ¿qué personas juntaste? ¿ y qué es lo que se resolvió en aquel tu santo consejo? !O costumbres! O tiempos! ¿ Es posible que entienda esto el Senado, y lo vea el Consul, y viva éste? Vive, vive, por cierto; y no solamente vive, pero tambien ocupa lugar entre los Senadores, y del público consejo se le da parte, mientras él echandonos turbiamente los ojos, señala y destina consigo mismo á cada uno de nosotros para la muerte; cuyo furor y armas si declinamos tan solamente, nos parece á nosotros, varones fuertes, que satisfacemos á la República. A la muerte, á la muerte, ó Catilina, debieras ser llevado mucho há, por orden del Consul, para que sobre tí Hoviera esta pestilencia, que á todos nosotros de muchos años atrás nos tenias maquinada. ¿Cómo? Publio Scipion, varon amplisimo, y Pontifice Máxîmo, siendo un hombre particular, mató á Tiberio Gracco porque pervertia mediocremente el estado de la República, y sufrirémos nosotros Consules à Catilina, que desea destruir todo el mundo, y meterle á

sangre y á fuego? Quiero pasar en silencio todas las historias antiguas; entre las quales se cuenta que Quinto Servilio Hala mató con sas propias manos á Spurio Melio, porque le sintió estudioso en novedades. Prevaleció, prevaleció sin falta, los tiempos pasados esta virtud singular en nuestra República, que los varones fuertes solian reprimir con castigos mas asperos los insultos de los ciudadanos dañosos á la Ciudad, que los de los cruelísimos enemigos. Tenemos, pues, contra tí, Catilina, el decreto del Senado, vehemente, severo y grave; ni la falta á la República el consejo, ni la autoridad de los Senadores; pero faltámosla nosotros; nosotros (digolo abiertamente) los Consules. Ordenó el Senado en los tiempos pasados á Lucio Opimio, Consul, que proveyese como la República no recibiese algun daño ni detrimento; tras el qual decreto, sin intervenir noche alguna, por ciertas sospechas de sedicion y alboroto, fue luego muerto Cayo Gracco, nacido de clarisimo padre, y de señalados abuelos y antepasados; y juntamente Marco Fulvio, varon consular; con sus hijos. Por semejante decreto de todo eliSenado fueron dadas á Cayo Mario, y á , T Lu-

#### 2.78 ORACION I. DE CICERON

Lucio Valerio, Consules, las riendas y el gobierno de la República. Decidme, pues, tras la tal eleccion, ¿pasó un dia, que no muriesen Lucio Saturnino, Tribuno del pueblo, y Cayo Servilio, segun habian merecido? Mas nosotros ya se pasa el vigesimo dia, despues que dexamos embotarse los filos de la autoridad de estos Senadores; y asi es, que aunque tenemos Senatusconsulto, quiero decir el decreto del sacro Senado, tenemosle todavia encerrado entre unas tablicas, como espada metida en vayna; la severidad del qual Senatusconsulto ordenaba, ó Catilina, que fueses dias há muerto. Pero vives aun, y vives no para dexar, si no para llevar adelante tu atrevimiento. Querria, ó Padres Conscriptos, ser benigno y clemente; querria en tan grandes peligros de la República no parecer remiso ni descuidado; y con todo eso me acuso de perezoso y perverso. Hállase ya en Italia y en la frontera de la Toscana un formado exercito contra nuestra República. Crece de dia en dia el numero de los enemigos. Vemos el Capitan y General de este exercito dentro de los muros de Roma, y en el Senado, que sabrica cada dia ٠ ،...

dia alguna destruccion intestina y extrema ruina de la República. Siendo, pues, esto ansi, ó Catilina, si ordenáre yo que seas preso y muerto, habre de temer, segun pienso, no me tengan á mal todos los buenos la dilación y tardanza, antes que alguno la crueldad de que podria usar en el castigarte. Con todo eso, lo que ha mucho que debia ser hecho, aún ahora no me resuelvo á hacerlo, por cierto respeto; y ansi es que entonces determino matarte, quando ya no se pueda hallar tan malvado, tan perdido, y tan tu semejante en el mundo, que afirme habersete quitado injustamente la vida. Porque mientras hubiere alguno que defenderte ose, vivirás Catilina; pero vivirás como vives ahora; rodeado de muchos, y muy grandes presidios que en torno de tí tengo puestos, para que no te puedas mover contra nuestra República. Tendrás tambien sin sentirlo, como los tuviste hasta ahora, desvelados en tu asechanza los ojos y oidos de muchos, que te especularán: y seguirán, á do quiera que vayas. Dime, pues, Catilina, ¿ qué es lo que mas esperas? Si mi la noche con sus tinieblas puede obscurecer rus monipodios nefarios; ni las pa-

#### 80 ORACION I. DE CICERON

redes de tu casa particular, abarcar en sí la voz de tu conjuracion; si todas tus trayciones se descubren, y salen afuera; muda ese parecer a creeme, y olvidate de las matanzas é incendios. Eres convencido por todas partes, y todos tus consejos se muestran mas claros que el dia; los quales conmigo cumple ahora que reconozcas. ¿No te acuerdas que á los 19 de Octubre dixe al Senado público, que á los 21. del mismo mes veriamos en armas á Cayo Manlio, allegado tuyo, y ministro de tu atrevimiento? ¿ Por ventura enganéme, 6 Catilina, no solamente en un negocio tan grande, tan cruel y tan increible, pero tambien (lo qual engendra mucho mayor espanto) en el dia? Asimismo dí aviso al Senado que para el 26 de Octubre habias destinado la muerte á todos los principales de la Ciudad; en la qual sazon se ausentaron no pocos de ellos; y esto no tanto por conservar su salud, quanto por reprimir tus designios y pensamientos. ¿Negarás, pues, que tú en aquel mismo dia, quando dixiste que te contentabas de degollar los que acá quedábamos, ya que se te habian rescapado los otros.

etros, cercado de mis presidios y de mi diligencia, no te pudiste rebullir contra la República? Demás de lo susodicho, quando asaltando á Pelestrina de noche, pensaste de tomarla por fuerza el primer dia de Noviembre, ano hallaste que aquella tierra por mi orden, con mi guarnicion, y con mis guardas y centinelas, estaba proveída y fortificada? No haces, ni mueves, ni piensas cosa que yo. no vea, loiga y sienta muy á la clara. Reconoce, pues, conmigo aquella noche pasada, y conocerás que yo me desvélo mucho, mas para la salud, que tú para la ruina de la República. Digo que veniste aquella primera noche entre los (a) Falcarios (no quiero hablar obscuto) à casa de Marco Lecca; adonde concurrierenbruchos compañeros de la misma locura y maldada: Osariás pipyes b negar aquesto ? ? Por qué callas r. yote convenceré, si lo niegas; porque sami aqui veo en esse Senado algunos que se hallaron juntamente contigo de Oinmortales Diosesus enqué tierra estamos as qué República poseemas a con qué Ciudad residimos à Aquis aqui Padres Conscriptoi pen esta onden sydid

<sup>(</sup>a) Eran ciertos saldados, armados, santohopes actual cossa (45

go entre nosotros mismos, y en este santisimo y gravisimo consejo de todo el mundo, se hallan algunos que entienden no solamente en mi muerte, y en la de todos vosotros, pero tambien en la desolacion de esta Ciudad, y del mundo universo. Yo, Consul, los veo à estos, y les pido su parecer acerca de la República; y á los que merecian ser despedazados con hierro, no los oso ni aun herir con palabras. Asi que estuviste aquella noche, Catilina, con Lecca, repartiste las Provincias de Italia; ordenaste a do querias que se partiese cada uno; escogiste los que habias de dexar aqui en Roma, y los que querias sacar contigo; señalaste las partes de la Cindade que habian de ser ardidas afirmaste que caldrias presio de Roma, idado que se retardaria rui designio algun tanto, á eausa: que yo vivia. Fiallaronse entences dos (b) Caballeros Romanos p que iscrofrecian á librarre de Ceste gittidados y snatarme aindella misma noche en amispropio lecho, un poco antes del idia. Todas ilas quales cosas conocí hiego f Padres: Conscriptqip en Inabidudose ides-

<sup>(</sup>b) Estos fueron Cayo Comellois Varguntelybiz corrola unid (c)

hècho a malas penas yuestra congregacion; y asi proveí , y aseguré mi causa con mayor guarda; y di con la puerta en los ojos á los que de tu parte 6 Catilina, vinieron á saludarmei muy de mañana, que sueron aquellos mismos de los quales yo habia dicho antes á muchos varones, como vendrian precisamente á tali tiempo.) Siendo, pues, todo esto asi, Catilina is i prosigue en lo comenzados i salte el gue na vez siquiera de la Ciudad; las puertas están abiertas; camina; ya há mucho que te desca, como a su General, el nexercito neque Manlio tiene hecho en tu nombre Saca tambien contigo todos tus adherentes, ó si no puedes todos, á lo menos gran parte de ellos; limpia nuestra Ciudad; sacarásme cierto de un grandísimo miedo, mientras entre tí y mí se halláre algun muro medlo; ya no puedes conversar con nosotros mas largo tiempo; porque yo no lo sufriré, no lo consenti é, ni daré à ello lugar. Debemos à los inmortales Dioses hoy hacer muchas gracias, y particularmente à este Jupiter que aqui preside, y es antiquísimo protector y amparo de esta Ciudad, que nos háyamos tantas veces librado de una tan triswiste i tage horrible; y tan infecta pestilencia de la República; cuya total salud no es bien que corra tan á menudo riesgo, y esté en balanza de un hombre solo. Siempre que tú; o Catilina, me quiniste á mi elegido ya Consul, oprimir con traiciones, no conlas armas públicas, sino con mi particular dil'gencia, me defendi de tus manos. Quando en les ayuntamientes Consulares últimamente pasados procuraste de me matar á mí, que era Consul, y à todos tus competidores en el campo" Marcio, con ayuda de mis amigos reprimi cus nefarios esfuerzos, sin hacer algun alboroto público. En suma, siempre que quisiste ofenderme, te resistí yo mismo con mi persona, puesto que conocia estar asida y apegada mi ruina, con la grande calamidad y desventura de la República. Pero ya descubiertamente contra toda la República enderezas tus crueles flechas; los templos de los inmortales Dioses, las casas de la Ciudad, la vida de todos los ciudadanos, y finalmente toda la Italia procuras destruir y asolar. Por eso no osando yo ahora hacer, lo que fue siempre tenido por principal y

propio de aqueste Imperio y de la disciplina de nuestros mayores, haré lo que acercade la severidad se mostrará mas blando; asi como mas util y provechoso, acerca de la salud comun. Porque si mando que te quiten la vida, quedaráse solapada en nuestra República la resta de tus revoltosos y conjurados; y si lo que ha rato que te aconsejo, tú te salieres fuera, saldráse juntamente contigo, y agotaráse una grande hediondéz, y á la República muy dañosa, de tus allegados y compañeros. ¿ Qué es esto, pues, Catilina? ¿ Dudas por ventura de hacer ahora por mi mandado lo que ya de tu voluntad hacias? Manda el Consul al enemigo que se salga de la Ciudad. Preguntarásme tú por ventura á destierro? No te mando yo que salgas para destierro; pero aconséjotelo, si tomas mi parecer. ¿Qué cosa, dí, Catilina, puede darte mas placer en esta Ciudad, en la qual, fuera de la conjuracion de aquestos hombres perdidos, no hay persona que no te tema, no hay hombre que no te tenga capital ódio ? ¿ Qué señal de doméstica fealdad no tiene amanzillada tu vida? ¿ Qué

particular afrenta ú deshonra no se allega a tu pública infamia? ¿Qué apetito desordenado se desvió jamás de tus ojos? ¿ qué hazaña cruel de tus manos? ¿qué luxuria insaciable y bestial de todo tu cuerpo? ¿Qué mozalvillo hay en esta Ciudad, de los que enredaste con tuse halagos y corruptelas, al qual para la osadía no hayas precedido con hierro, y para la luxuria no le hayas alumbrado con una antorcha? ¿Qué diré de lo que te acaeció poco há quando habiendo con la muerte de tu primera muger desembarazado la casa para otras recientes bodas, (c) con otra increible tacañeria colmaste aquella extraña maldad? El qual acto quiero pasar por silencio; y consentiré facilmente que no lo sepa la tierra, para que no parezca ó haber acaecido en esta Ciudad una tan cruel hazaña, ó haber quedado por castigar. Callo los estragos grandes de tu hacienda, que lloverán sobre tí, como lo sentirás mediado el primer mes que viene. A solas aquellas cosas quiero convertir mi oracion, que no to-

can

<sup>(</sup>c) Dicelo porque mató á su propio hijo por casarse con Orestila; y porque tambien tuvo que hacer con su propia hija.

can á la ignominia particular de tus vicios, ni á tus dificultades, abominaciones y fealdades domésticas, sino á la suma de la República, y á la vida y salud de todos nosotros. ¿Puede; ó Catilina, esta luz que á todos recrea, ó el espíritu de este cielo, serte en algun modo agradable, siendo cierto que sabes que ninguno de todos estos ignora cómo el último dia de Noviembre, delante de Lepido y Tulo, Consules, estuviste en pie y armado en el ayuntamiento ? ¿qué habias preparado tus manos para la occision de los Consules, y varones principales de la Ciudad? zy finalmente que á tu furor y maldad no resistió algun juicio tuvo, ó miedo que hubieses, sino la fortuna y buena suerte de la República? Pero dexo de hablar de estas cosas, pues son claras y muy recientes. ¿Quántas veces me quisiste matar, siendo yo designado, y quantas siendo ya Consul? De quantos asaltos tuyos de tal arte enderezados, que parecia imposible evitarlos, me escapé con -una cantonada pequeña, y, como dicen, hurtandote el cuerpo? No haces, ni alcanzas, ni tientas cosa, la qual a su tiempo y sazon

yo no la tenga entendida; y ni por eso desistes de querer y de procurar el público daño. ¿ Quántas, quántas veces te fue arrebatada de las manos aquesa daga? ¿ quántas se te cayó acaso? y todavia no puedes estar mucho tiempo sin ella. La qual cierto yo no sé con qué género de sacrificio fue de tí consagrada, ó á qué altar ofrecida, pues piensas sea necesario hincarla en el cuerpo del Consul. Exâminemos ahora un poco esa vida tuya qual sea; porque quiero hablar contigo de tal manera, que no parezca reynar en mí, ni incitarme el ódio que debe, sino la misericordia que no te es debida. Despues que veniste al Senado no mucho há, ¿ quién es el que de tanta muchedumbre de gente, y de tantos amigos y deudos tuyos te saludó? Si esto, pues, no acaeció á nadie, despues que memoria de hombres se halla; esperas tú oir de palabra tu vituperio, habiendo si, do oprimido del gravísimo juicio del silencio, que te condena? ¿ Quieres mas, sino que en siendo llegado tú, se vaciaron todos estos estrados? ¿y que todos los Consulares varones, cuyas cabezas tuviste muchas veces señaladas

para la muerte, luego que te vieron sentar, se fueron, dexando asi todas estas sillas vacías? ¿Pues con qué ánimo, dime, sufres aquestas · cosas ? En verdad si mis esclavos me temiesen á mí, como á tí te temen todos ciudadanos, tendria por consejo muy sano dexar mi casa; ¿ y á tí no te parece ser expediente partirte de la Ciudad ? Demás de esto, si yo sintiese que mis ciudadanos á tuerto me tenia tan gravemente por sospechoso y adverso, querria mucho mas apartarme de su presencia, que ser visto con ojos turbios y ayrados de todos ellos; y tu al contrario, conociendo con la conciencia de tus maldades, el ódio capital que te tienen todos méritamente, y el que te es debido de largos tiempos, ¿ aun dudas apartarte del rostro y conspecto de aquellos cuyos ánimos, sentidos y entendimientos, tienes llenos de heridas? Si te vieses temido de tus parientes, y de los tuyos aborrecido, y no hallases manera de mitigarlos, creo que te retirarias de sus ojos á alguna parte que no te viesen; y temiendote ahora, y aborreciendote mortalmente la patria ( que es madre comun de todos),

#### 290 ORACION I. DE CICERON

y sabiendo que no piensas sino en su parricidio, eno tendrás respeto á su autoridad, ni te allegarás á su parecer, ni temerás su fuerza? La qual, ó Catilina, usa de este razonamiento contigo, y en cierta manera callando habla. Despues de tantos años acá, ninguna cruel hazaña se perpetró sino por medio de esas tus manos; ningun genero de abominable luxuria se metió sin tí en execucion; á tí solo te fue siempre libre, sin pena alguna, quitar à muchos ciudadanos la vida, y fatigar y meter á saco los confederados de la República. Jamás te faltó vigor, no solamente para menospreciar las leyes y las pesquisas, pero tambien para destruirlas y transgresarlas. Fueron por cierto intolerables aquellos primeros daños, y todavia los sufrí como pude. Pero ver ahora que toda por solo tí está en gran temor y recelo; que à qualquier sonido que se oye, luego, Catilina, se teme; y que ningun consejo se puede tomar contra mí, el qual sea ageno de tus maldades; no me parece cosa que tolerar se deba. Por eso vete de aqui, y librame del tal miedo; para que si fuere verdadero, no me vea oprimir; y si falso,

de-

dexe de temer algun tiempo. Si la patria (como dixe) hablase contigo todas aquestas cosas, ¿no te parece que debria impetrar de tí lo que pide, aunque no te pudiese hacer fuerza» ¿ Qué dirémos á esto, que tú mismo te diste por preso, y dixiste que para quitar sospecha querias residir en casa de Marco Lepido? Del qual no siendo recibido, osaste venir á mí a rogarme te guardase en mi casa; y respondiendote tambien yo, que mal podria estar seguro en tu compañía entre quatro paredes el que se veía en muy gran peligro por estar encerrido contigo dentro de los muros de Roma, fuiste à Quinto Metelo, Pretor, del qual tambien rechazado, te pasaste á Marco Marcelo, (d) tu compañero, y excelente varon, pareciendote que seria diligentísimo guardian tuyo, sagacísimo en las sospechas, y severísimo en castigar los delitos. ¿Quán lexos, pues, os parece debe estar de la carcel y de los grillos el que á sí mismo se juzga digno de ser preso y encarcelado? Las

<sup>(</sup>d) Este M. Mattelo era popular, y diverso del otro, cuyo nombre Ciceron alabara de aqui a un poco; y ansi a este se alaba itonicamente.

### 292 ORACION I. DE CICERON

quales cosas pasando ansi como dicho tengo, y no pudiendo tu aqui pacientemente morir, ¿dudas, ó Catilina, irte á otras regiones, encomendando á los pies y á la soledad esa vida tuya, escapada de muchos castigos y muertes que la eran justamente debidas? Pidesme que proponga delante del Senado esta partida tuya; el qual teniendo por bien tu destierro, dices que obedecerás á su decreto: y mandado. Por cierto no propondré yo aquello, que es muy ageno de mis costumbres; y habrélo todavia de proponer, para que entiendas qué es lo que sienten de tí estos Padres Conscriptos. Sal de la Ciudad, Catilina, libra la República del miedo que tiene, camina ácia el destierro, si esperas oir este nombre. Hora, sus, Catilina; equé es lo que estás atento, considerando el silencio de estos? Que lo quieren, que lo consienten, y callan. Para qué esperas que te muestren su autoridad hablando, los que callando te declaran su voluntad? Es cierto que si á este Publio Sextio, mancebo excelente, ó á Marco Marcelo, fortisimo varon, hubiera dicho yo lo que ahora á tí te amonesto, ya todo el

Senado, y con mucha razon, en este mismo templo me hubiera echado violentamente las manos, aunque soy Consul. Pero quanto contra ti dixe, estando sosegados lo aprueban: decretanlo quando consienten; y finalmente quando con gran silencio callan, dan voces, no solamente aquestos (e) cuya autoridad á tí te es muy cara, asi como su vida utilisima, pero tambien aquellos honestisimos Caba-, lleros Romanos, y excelentes varones, como los otros ciudadanos muy fuertes, que rodean todo el Senado; cuya frequencia pudiste ver, y ni mas ni menos entender sus deseos, y oir un -poco antes sus voces. A todos estos, pues, cuyas manos y armas apenas he podido detener mucho há que no te asaltasen; persuadire facilmente, queriendo tu dexar esta tier-, ra, la qual deseas destruir y asolar, que desde lexos te acompañen hasta la puerta. ¿Mas qué es lo que yo devanéo? ¿Es posible que alguna cosa te quebrante, ó domeñe a que tú te corrijas en algun tiempo? ¿ que pienses jamás huir, ó irte á destierro?, Ojala te lo pusiesen ya en el corazon los. (\*) Ronicamente habla.

ORACION I. DE CICERON inmortales Dioses; y dado que veo, si atemorizado de estas mis voces, deliberases irte de aqui desterrado; quan gran tempestad de envidia é indignacion se me conseguiria, si no en el tiempo presente, por ser aun fresca la memoria de tus maldades, á lo menos en el de por venir; todavia no tengo en tanto este inconveniente, con tal que esa calamidad sea tuya propia, y apartada de los peligros de la República. Pero no conviene pedir, ni desear que te conmuevas por respecto de tus maldades, que temas las penas que proponen las leyes, y que des lugar à los tiempos de la República. Porque tú, Carilina, no eres aquel, à quien la vergüenza pueda apartar de fealdad, ó el miedo, de los peligros; ó finalmente del furor, la razon; por esò, como ya muchas veces te he amonestado, camina, y si á mí, tu enemigo, qual me publicas, quieres causarme una grandisima envidia, vete derechoi al destierro. Lo qual tu haciendo; quiero decir, yendote desterrado por orden del Consul, apenas podré sufrir 162 que de mi murmurarán las gentes; apenas podré soportar

la carga de un ódio tan grave y tan envidieso. Pero si deseas aumentar mas mi gloria y mi fama, salte con la quadrilla importuna de todos esos hombres, malvados, vete derecho à Manlio, conmueve y Junta los ciudadanos perdidos, apártate de los buenos, mueve guerra contra la patria, y finalmente gózate con tus impios robos, para que no parezca que fuiste de mi abalanzado ácia los extraños y agenos, sino mas antes convidado para los tuyos. Aunque para que te tengo de convidar s sabiendo que va enviaste adelante ciertos precursores armados, que te esperasen allá en el campo Aurelio? zy teniendo tambien entendido, que aquella águila de plata, á la qual en tu casa se consagraban todas tus bellaquerias y maldades, y la qual espero que á tí, y á todos los tuyos, acarreará fin triste y muy desastrado, la enviaste asimismo en la delantera? Dime ¿ como es posible, que puedas estar apartado mucho tiempo de aquella que solias siempre adorar, quando te partias para alguna grande matanza? ¿y de cuyos altares muchas veces moviste esa impía mano

296 ORACION I. DE CICERON derecha tuya, para derramar sangre de ciudadanos? Irás, pues, á la fin algun dia, adonde ya há mucho, te arrebataba ese tu deseo furioso y desenfrenado; la qual mudanza á tí no te causa dolor, sino un deleyte increible. Porque para esta locura te produxo la Naturaleza, te exercitó tu voluntad y apetito, y te guardó la fortuna. Tú núnca deseaste jamás ni ociosidad ni guerra, que no fuese perniciosa y malvada: Tu de muchos hombres perdidos, y dexados no solamente de la fortuna, pero tambien de toda esperanza, juntaste una grande escuadra pestifera, enmedio de la qual ¿qué regocijo será aquel tuyo? ¿quán extraño placer y gozo? ¿quán inmenso deleyte, quando en tan gran numero de los tuyos, ni oirás, ni verás hombre que bueno sea? Para este exercicio de vida vienen harto á propósito aquellos trabajos tuyos tan afamados como es acostarte en tierra, no solamente para cometer un estupro, pero tambien para perpetrar otra qualquiera infernal hazaña; el velar la noche, no solo para urdir alguna traicion á los maridos que

duermen; pero tambien para robar los bienes de los ya degollados. Asi que alli tienes adonde muestres aquel singular sufrimiento tuyo, de hambre, frio y falta de todas las cosas; los quales males sentirás que te derribarán muy presto. Por cierto quando te desvié el Consulado, yo hice aqueste provecho tan solamente, que pudieses antes desterrado tentar, que siendo Consul fatigar la República; y que la hazaña malvadamente por tí emprendida, se llamase antes público robo y destrozo, que guerra. Pero ahora, Padres Conscriptos, para que yo pueda apartar de mí cierta queja, que podría oponerme quasi justamente la Patria, ruegoos que atentamente me oigais lo que deciros quiero, v oido lo guardeis en vuestros animos y entendimientos. En verdad si nuestra patria comun (la qual me es cara mucho mas que la vida) si toda Italia, y si toda la República me hablase en esta manera: Marco Tullo que haces! Al que hallaste ser enemigo, al que ves que ha de ser Capitan de la guerra que se urde contra nosotros, al que sabes que sé espera por Ge-PP

#### 298 ORACION I. DE CICERON

General en el Real de los enemigos, al autor y origen de la maldad, al principe de la conjuracion, y finalmente al seductor de los esclavos, y de los ciudadanos perdidos, quietes dexar libremente salir, para que no parezca ser echado de la Ciudad, sino metido en ella? ¿Cómo? ¿no ordenarás que este tal, aherrojado con cadenas y grillos, sea luego arrebatado para la muerte, y despachado con algun extremo suplicio? ¿Qué cosa, dime, te estorba? ¿Por ventura la costumbre de los mayores? Muchas veces, pues, en esta Ciudad, aun personas particulares, dieron muerte á los ciudadanos perversos y perniciosos. ¿O por ventura las leyes que fueron instituidas sobre la execucion de los ciudadanos à a las quales si tienes respeto debrias tener entendido, que los que se desviaron de la República, nunca mas en esta Ciudad gozaron de derechos, ó privilegios de ciudadanos. ¿O temes por dicha la envidia que se te podria recreçer en los tiempos de por venir? Muy bien se lo agradeces por cierto al Pueblo Romano, que siendo tú conocido solamente por tu persona, y no ha-

habiendo heredado algun lustre ó nombre de tus mayores, te subió tan presto por todos los grados de honores y dignidades hasta el imperio sumo, si por miedo de la envidia, u de algun peligro, menosprecias y echas atrás la salud de tus ciudadanos. Pero ya que se haya de temer esa envidia, spor ventura remeremos mas fuertemente la envidia que se ptiene á la severidad y a la fortaleza, que la que á la cobardia hace guerra? Sepamos, quando toda Italia se asolará con guerras quando las Ciudades serán fatigadas y opresas, y quando arderán las casas; ¿no piensas que tambien tú entonces te abrasarás con las llamaradas de envidia? En verdad á estas santisimas voces de la República, y á las opiniones de aquellos que sintiesen lo mismo que ella, daria por respuesta estas pocas palabras: Si yo, Padres Conscriptos, tuviese por expediente dar a Catilina la muerte; a este esgrim dor sin duda no le dexaria vivir ni aun una hora. Porque si algunos cuidadanos clarísimos, principales en la República, no solamente no ensuciaron sus nombres con la sangre de

300

Saturnino, de Flacco, de los Gracos, y de otros muchos antiguos varones, pero tambien se ilustraron y ennoblecieron con ella, no habia yo de temer que de la muerte: de este parricida comun de todos los ciudadanos, en los tiempos venideros me pudiese redundar alguna suerte de envidia; la qual ya que no se pudiese huir, todavia siempre; fui de tal ánimo y parecer, que á la envidia. con virtud adquirida, la tuviese no por envidia, sino por gloria. Mas hallánse en este Senado algunos, que ó no ven los peligros. en que todos estamos; ó si los ven, disimúlanlos; y estos son los que entretuvieron la esperanza de Catilina, con sus muy blandas sentencias; y por no creer la conjuracion en su primer nacimiento, la dieron fuerza y vigor; la autoridad de los quales siguiendo muchos, no solamente malvados, pero tambien ignorantes, si yo hubiera castigado á este, dixeran que lo habia hecho cruelmente, y como Rey, de poder absoluto. Pero si ahora él se fuere (como se piensa ir) al Real de Manlio, soy cierto que no habrá hombre tan necio, que no vea la conjuracion

cion ser hecha; ni tan perverso, que á voces no la confiese. Asi que si matásemos á este solo, creeria yo, que por un pequeño espacio de tiempo se reprimiria la pestilencia de la República; pero que no podria reprimirse para siempre, y del todo. Mas si él mismo se echáre fuera, y sacáre consigo todos los suyos, y recogidos de todas par-, tes en uno, congregare los de su profesion como escapados de algun naufragio; no hay duda ninguna sino que se amatará, y extirpará para siempre, no solamente esta pública pestilencia, pero tambien la raíz y la simiente de todos los males. Ya há mucho, Padres Conscriptos, que vemos al ojo los peligros de la conjuracion, y de otras grandes traiciones; mas yo no sé en qué manera, todas aquellas maldades, y el furor antiguo y atrevimiento, vinieron à madurarse en este mi Consulado. Por donde si en tan grande insulto de salteadores quitamos la vida á este solo; parecerá que hasta un breve tiempo quedarémos por ventura libres de cuidado y de miedo; pero que todavia el peligro quedará fixo y encerrado en las ve-

#### 302 ORACION I. DE CICERON

nas y en las entrañas de la República. Porque asi como muchas veces los enfermos de alguna enfermedad grave, quando fatigados del grande ardor, y de la calentura, bebenun golpe de agua muy fria, se sienten luego al principio aliviados, pero despues tornan a congojarse mucho mas gravemente; de la misma forma, esta enfermedad que aflige nuestra República mitigada con la per na de aqueste, vendrá despues a hacerse mucho mas grave, in quedando vivos los otros Por eso, Padres Conscriptos, váyanse los malvados, apartense de los buenos, juntense en un lugar, haya entre ellos y nosotros un muro, dexen de hacer en su casa asechanzas al Consul, dexen de rodear el tribunal del Pretor urbano, de cercar con espadas la audiencia, y de buscar sarmientos y antorchas para encender la Ciudad; y finalmente cada ciudadano traiga escrito en su frente lo que siente de la República. Del resto yo os prometo, Padres Conscriptos, que en mí, que soy vuestro Consul, habrá á tan gran diligencia, tanta autoridad en vosotros, tanta virtud y fortaleza en los Caballeros Romanos,

y tan gran consenso y concordia en todos los buenos, que con la partida de Catilina vereis descubiertos luego todos sus tratos, manifiestos, oprimidos y castigados. Vete, pues, Catilina, á la guerra, vete con gran salud de nuestra República, y con tu pestilencia y ruina; vete con la destruccion de todos aquellos que contigo en todo parricidio, y en toda bellaqueria y maldad se juntaron. Entre tanto tú, Júpiter, que fuiste constituido de Rómulo con los mismos agüeros prosperos que esta nuestra Ciudad, y al qual llamamos Presidente y Protector de ella, y verdaderamente del mundo universo, tendrás especial cuidado de apartar á este malvado y á todos sus compañeros, muy lexos de tus altares sagrados y de los otros templos; de las casas, muros y adarves de la Ciudad; y de la vida y fortunas de todos los ciudadanos; (f) y asimismo de atormentar y consumir en este siglo mientras vivieren, y en el otro despues de muertos, con suplicios sempiternos, á los enemigos de todos los

<sup>(</sup>f) De aqui se colige la religion de Ciceron, y como creyó el juicio final, y la inmortalidad del anima.

304 ORACION I. DE CICERON buenos, á los adversarios de aquesta Patria, á los saqueadores de Italia, y finalmente á los que para nos destruir hicieron entre sí una nefaria liga y monipodio de sus maldades.

FIN DE LA ORACION PRIMERA.

## ORACION SEGUNDA

## DE CICERON

### CONTRA LUCIO CATILINA,

RECITADA Á LOS QUIRITES.

L fin, ó Quirites, á aquel Lucio Catilina, que con un atrevimiento furioso, resollaba siempre maldades, acarreaba pestilencia impíamente á la patria, y os amenazaba con hierro y con llamas á vosotros y á esta Ciudad, echamosle, ó enviamosle de ella, ú desde lexos, quando se iba le seguimosy acompañamos. Fuese, salióse, rompió por en medio de todos, y escabullóse. Ninguna destruccion ya dentro de nuestros muros se les puede recrecer de este monstruo y siniestro aguero á los mismos muros. Ansi que vencimos sin controversia ó contraste alguno, al singular Capitan de esta guerra doméstica. No andará ya aquella daga mas entre nuestros costados; ni en el Campo Marcio, ni en la plaza, ni en el Senado, ni en

#### 306 ORACION II. DE CICERON

nuestras casas estarémos cargados de miedo. Ya mudó hito, el dia que fue echado de la Ciudad. Ya podremos, como á enemigo, hacerle justa guerra muy á la descubierta. Sin duda echámosle del todo á perder, y vencímosle manifiestamente, quando de aquellas sus traiciones secretas le arrojamos á públicos latrocinios y robos. ¿ Qué dolor, qué congoja y tristeza pensais debe ser ahora la suya de ver que no llevó aquel puñal muy ensangrentado, ansi como deseaba? que se salió dexandonos vivos á todos? ¿que le arrebatamos el hierro de entre las manos? y finalmente, eque dexó salvos los ciudadanos, y la Ciudad en pie? Caido está y tendido por tierra, el desventurado; ya se siente opreso, y muy abatido; y vuelve muchas veces los ojos á esta Ciudad, y llora de que ansi se la háyamos arrebatado de entre los dientes; la qual me parece que no cabe en sí de placer de haber bomitado, y echado lexos de sí una tan gran pestilencia. Pero si alguno se halla tal, quales debrian ser todos, que en esto mismo, en lo qual mi oracion muestra gran gozo y triunfo, gravemente me acuse de no-

haber aprehendido un tal capital enemigo, mas antes que enviadole; esta culpa, Quirites, no es mia, sino de aquestos tiempos. Yo confieso que convenia mucho há ser Lucio Catilina ya muerto, y castigado con un castigo exemplar; lo qual me pedia la costumbre de los mayores, la severidad de este Imperio, y la República toda. ¿ Mas quántos pensais que habia que no creyesen lo que yo contra el presentaba ¿ quantos que de pura necedad no pensasen ser ansi como yo referia? ¿quántos que defendiesen su causa? ¿ quántos que con ánimo maligno y perverso le diesen favor y ayuda? Y aun con todo esto, si yo juzgara que muerto él se apartára de nosotros todo el peligro y daño, ya há mucho que á Lucio Catilina le hubiera sacado de entre los vivos. puesto que me sometiera á peligro no de envidia tan solamente, pero tambien de la vida. Mas viendo que sino siendo aun el negocio aprobado de todos vosotros, le daba la muerte que merecia, no podria yo despues, oprimido del ódio é indignacion, perseguir i sus enemigos, traxe la cosa á estos terminos, para que pudiesedes contra él pelear á

la clara, viendole ya enemigo muy descubierto. El qual enemigo nuestro quanto piense yo que deba ser temido, mientras anda. por allá fuera, de aqui lo podreis juzgar que me pesa infinito, de ver que salió mal acompañado; y pluguiera á Dios que sacára juntamente consigo toda su compañía. Llevóme: todavia á (a) Tongilo, al qual habia comenzado á amar siendo niño, y esto no sin gran vituperio. Llevó tambien á Publicio, y Munacio, cuyas deudas registradas por las tabernas y bodegones, no podian acarrear á la República miedo. Pero que varones haya dexado acá, quán cargados de deudas, quán fuertes y poderosos, y finalmente quán nobles, veislo muy bien vosotros. De aquel su exercito, pues, congregado asi de las legiones Francesas, y de la gente que tuvo Quinto Metelo en el Campo Piceno y Gálico, como de estas ordinarias quadrillas, que nosotros cada dia juntamos, yo no hago caso ninguno; visto que es hecho de viejos desesperados, de luxuriosos salvages, de rústicos mendicantes, de hombres que se engullen lo ជំនាន ប្រទេស ២៦ នាធិបណីជាក្នុងវិទ្ធាធិបត្ត **,នប**÷

suyo y lo ageno; y finalmente de tan honradas personas, que tuvieron por mejor faltar á los plazos y acreedores que al tal exercito; á los quales soy cierto se les caerá luego el ánimo, en mostrandoles yo no solamente la haz de nuestra gente de guerra, pero aun solo el edicto pretorio. Mas á estos que veo andar por las plazas casi en el ayre, asistir en las Audiencias, y venir tambien al Senado todos perfumaditos, vestidos de' purpura y rutilantes, á estos, á estos holgára yo mucho mas que se los llevára Catilina por soldados consigo. Los quales si aqui se quedan, acordaos que nos habremos de recelar y temer, no tanto de aquel exercito, quanto de los que le desampararon. Los quales por esta causa son mucho mas de temer, que aunque saben que yo entiendo todos sus pensamientos, ninguna cosa se alteran. Veo á quien cupo por suerte Apulia; quien es el que posee la Toscana; quien el campo Piceno; quien el Gálico; y finalmente quién es el que pidió se dexase á su cargo la occision de los ciudadanos y el incendio de la Ciudad. Ya saben que me fueron declarados

todos sus consejos de la otra noche, lo qual todo ayer expuse al Senado: por donde Catilina se huyó temiendo. ¿Qué es, pues, lo que estos esperan? Porque si piensan que aquella mi blandura y mansedumbre pasada, tiene de durar para siempre, viven por cierto muy engañados. Ya yo salí con aquello que pretendia, que era daros á vosotros todos palpablemente á entender como era hecha una grave conjuracion contra la República; salvo si alguno no cree que los semejantes á Catilina, fuesen de la misma sentencia con él. No hay ya lugar á clemencia; el negocio pide severidad. Solamente les concederémos esto: que salgan fuera, que se vayan, y que no permitan que el desventurado de Catilina se consuma con su deseo, esperandolos. Ea, yo les quiero mostrar el camino. La via Aurelia siguió; y si quieren apresurar los pasos, le alcanzarán á la tarde. O bienaventurada República si hubiere una vez echado de la Ciudad toda esta infecciona que en haber sido solo Catilina alanzado de ella, me parece estar la República ya con grande alivio recreada. ¿ Qué bellaqueria ó mal-

maldad se puede imaginar ó fingir, la qual él no tenga ya concebida? ¿ Qué mezclador · de venenos puede hallarse en Italia toda, qué esgrimidor ú desuella caras, qué salteador de caminos, qué matador, qué parricida, qué falsificador de mandas y testamentos, qué embaydor, qué feligrés de tabernas y bodegones, qué disipador de bienes, qué adúltero, que infame muger, que corruptor de la juventud; y por decirlo en suma, qué hombre corrupto y perdido, el qual no confiese que vivió con Catilina familiarísimamente? ¿ Qué homicidio se hizo en estos años sin él? ¿ Qué nefario estupro se perpetró sin su intervencion : Ultra lo susodicho. ¿qué hombre jamás regaló y acarició con halagos tanto la juventud, como este? El qual á unos amaba muy torpemente; y al amor de otros holgaba de complacer, todo hirviendo en luxuria. A unos prometia el fruto de sus torpes concupiscencias; y á otros las muertes de sus propios padres, ofreciendose no solo á incitar á otros para que los matasen, pero tambien à ayudarlos. Con las quales mañas es cosa de no creer, quán sú-

#### ORACION II. DE CICERON

bito no solamente de la Ciudad, pero tambien de la campiña universa, congregó á sí un gran numero de hombres perdidos; porque . ningun hombre hubo cargado de deudas, no solamente en Roma, pero ni en ninguna otra parte ó rincon de Italia, el qual no atraxese luego á esta increible y malvada conjuracion. Y para que podais entender sus diversos exercicios y estudios en cosa desemejante, no se halla hombre en todo el juego de esgrima, el qual sea un poco mas osado que otros para emprender hazañas malvadas, que no se haga íntimo amigo de Catilina; ni entre los que representan comedias se halló alguno de los que en liviandad y bellaqueria sobrepujan á todos los otros, que no afirmase haber sido quasi compañero del mismo. El qual varon excelente habiendose ya acostumbrado con el exercicio asíduo de sus maldades y estupros, á tolerar frio, hambre, sed, y falta de sueño, vino á ser llamado fuerte de estos sus compañeros, por haber consumido y gastado los reparos de la industria, é instrumentos de la virtud, en luxuria y atrevimiento. Si á este, pues, siguieren sus ami-

borrachos, a los templados y sóbrios ? ; y fi-

RR

ORACION II. DE CICERON 314 nalmente los dormilones, á los despiertos y vigilantes? Los quales estando alguna vez sentados cerca de mí en los convites, abrazados con disolutas mugeres, derribados del mucho vino, cargados y oprimidos de la vianda, coronados de ciertas guirnaldas, perfumados con olores y unguentos, y finalmente debilitados de los estupros, suelen entre sus platicas regoldar la matanza de rodos los buenos, y el incendio de la Ciudad. Mas yo espero en Dios, que les esta aparejado su triste hado; y que las penas de luengo tiempo á su bellaqueria y maldad, á su disolucion y hixuria debidas, o ya son llegadas para los castigar i jo tardarán muy poco. Los quales si mi consulado quitare de enmedio de entre vosotros, pues no los puede sanar, acrecen-Estano un breveno se que tiempo; sino muchos osiglos and Republica. No hay Nacion olic cemamos, no hay Rey que al Pueblo Romano pueda jamas hacer guerra. Por la Wirtidudening solo vodas las guerras extervnas, and reflestres como navales; son ya muerras y rapaciguadas. Solamente nos quella esta

guerra domestica ; dentro tenemos las asechan-

-1- :1

zas", dentro todo el peligro, dentro el enemigo encerrado; contra la luxuria; contra la locura y contra la iniquidad es menester que tomèmos armas; para la qual batalla me ofrezco por vuestro Capitan, ó Quirites, tomando son bre mí las enemistades de jestos hombres perdia dos. Todas aquellas cosas que pudieren recibir medicina, procuraré sanarlas por qualquier medio; mas las que cumple se corten, no permitiré que queden para daño y ruina de la República. Por eso, ó váyanse, ó estén sosegados, ó si quieren estar, aqui en la Giudad ; y persistir en el mismo proposito, esperen lo que merecen. Hay algunos que digan, Quirites, haber sido Catilina echado de mí al destierros (b) lo qual si yo decir les oyese, á ellos mismos les enviaria en destierro. Por cierto, Catilina, siendo un hombre temeroso y modesto, no pudo sufrir la voz severa del Consul, y ansi obedeció luego en mandandole que se fuese aldestierro: ¿Qué dirán á esto, que ayer habiendo sido quasi muerto en mi casa, congregué el Senado en el templo de Jupiter , Presidente nuestro, y conte todo el negocio à los Padres (Constant de la constant de la const

316 ORACION II. DE CICERON Conscriptos, al qual lugar habiendo tambien Catilina venido, ¿qué Senador le llamó nunca á si? ¿quien finalmente le saludó? ¿ quien final-\* mente le miró como á ciudadano perdido, y no antes como á importunisimo enemigo de la República? En verdad, los principales Senadores de todo el Colegio dexaron aquella parte de los estrados desnuda y vacía, á la qual se habia él allegado. Entonces yo, aquel Consul vehemente, que con sola una palabra echó á destierro los ciudadanos, pregunté à Catilina si acaso se habia hallado en casa de Marco Lecca, en aquella congregacion nocturna, ó no; el qual hombre lleno de atrevimiento, como á esta primera pregunta callase; convencido de su conciencia, declaré luego todas las otras cosas, conviene á saber, qué era lo que hizo aquella primera noche, aciónde estuvo, que cosas ordenó en la siguiente, y ensené en suma que traza tenia dada a toda la guerra. La qual intencion suya manifestada, como le viese estar muy suspenso, y tardase; preguntele ¿ que per que dudaba de se partir açia aquel lugar, para el qual serbabia ya mucho antes aparejado; siendo

yo cierto que ya tenia enviado adelante las armas, las segures, los haces, las trompetas, los estandartes, y aquella aguila de plata, á la qual en su casa tenia hecho un sagrario de sus maldades ? ¿Cómo pues ? ¿A destierro echaba yo aquel que veía ya ser entrado en la guerra? Por cierto, segun yo creo, Manlio, aquel Centurion que en el Campo Fesulano asentó su Real, en nombre de Catilina denunció la guerra al Pueblo Romano; (c) y siendo esto ansi, aquel Real no le espera como á su Capitan, ni Catilina se va derecho á meter en él; sino á Marsella, segun es fama, como desterrado por orden del Consul. i O suerte desventurada la de los que entienden no solamente en administrar, pero tambien en conservar la República! Dígolo, porque si Lucio Catilina de mis consejos, peligros y trabajos tomado en medio y debilitado, súbito viniese à temblar de miedo, mudase parecer, desamparase los suyos, desechase el consejo de mover guerra; y por decirlo en suma, dexando este curso que lleva de maldad y de armas, se diese en huida, y se

3 1 8 ORACION II. DE CICERON retirase al destierro, luego se diria públicamente, no que despojado por mí de las armas de su atrevimiento, ni que atónito y espantado de mi diligencia, no que derribado de toda su esperanza y esfuerzo, sino que inocente, y sin ser oido, ni condenado, con fuerzas y amenazas del Consul, fue echado al destierro; y aun no faltarán algunos, que á él, si esto hiciere, le llamen no malvade, sino tímido y pusilánime; y á mí por el consiguiente, no diligentisimo Consul, isino mus cruel tirano. Pero á mí se me da muy poco, ó Quirites, de caer en la tempestad de esta falsa envidia, con tal que de nuestras cabezas se aparte el peligro de esta guerra horrible y nefaria. Dígase que le eché, con tal que se vaya al destierro; mas creedme vosotros á mí, que no irá. Nunca yo desearé de los inmortales Dioses, por librarme de alguna envidia, que oigais como Lucio Catilina trac exercito de enemigos contra vosotros, y que todo hierve en armas; lo qual dentro de tres dias vendrá á vuestros oidos; y ansi lo que yo agora mucho mas temo es, no me den algun dia en rostro, por haberle enviado,

antes que echado violentamente de la Ciudad. Mas publicando en esta sazon algunôs, que fue alcanzado por fuerza, habiendose ido él voluntariamente, qué dirian los mismos, si fuese muerto? Aunque todos los que siembran ser ido Catilina á Marsella, no se quejan de 'ello quanto lo temen. Porque ninguno de ellos hay tan misericordioso, que no desee mas verrácia Manlio, que ácia los Marsellanos. Lo que yo entiendo de Catilina es, que aunque nunca hubiera pensado antes lo que agora pone por obra, todavia escogiera mas antes ser muerto salteador, que vivir desterrado. Pero agora no le habiendo acaecido cosa fuera de su voluntad é intencion, sino es que se partió de Roma, quedando nosotros vivos en ella, es bien que antes descemos que se vaya al destierro, que nos quejemos porque fue á él ochado. Mas para qué hablamos tan largo riempo, de un enemigo que ya se publica 'por tal, del qual no tengo miedo ninguno, por haber (lo que procuré siempre) entre él y mi un maro; y de estos disimulados que se quedan en Roma suy andan entre nosotros 'no decimos palabia? los quales yo querna ciei-

#### - 320 ORACION II. DE CICERON

to no tanto castigar, quanto sanar y volver mansos y piadosos á la República, si por algun modo posible fuese; aunque no entienda por qué no haya de ser posible, si me quieren oir. Declararéos primero, ó Quirites, de qué generos de hombres se junten estas quadrillas; despues à cada una de ellas traeré el remedio de mi consejo y de mi oracion, si alguno yo hallar pudiere. El primer linage de -de aquellos que deben mucho, pero poscen -mucho mas, y en ninguna manera pueden desasirse de sus posesiones, por el grande amor que las tienen. Son estos al parecer honrados, por quanto abundan en tantos bienes; pero si los escudriñais los ánimos, y la causa de aquellas riquezas suyas, no hallareis en ellos sino muy gran desvergiienza. ¿Cómo ? ¿teniendo tú tantas tierras, tanta fábrica, tanta plata, y taneta familia, y siendo adornado de todas cosas, y en grande abundancia, dudas quitar un , poco á tus posesiones, por aquistar ¢rédito; Dime e qué es lo que esperas? ¿ Guerra? Qué? ¿ y piensas que siendo, destruidas todas clase otras ;; tus posesiones solas serán sagrades? -Oi par ventura a publica remision of casacion

de todas las deudas ? Viven pues muy engañados los que la esperan de Catilina; porque yo soy el que ha de casar las deudas, pero haciendo almoneda pública de los bienes; visto que por ninguna otra via pueden salvarse todos : estos ricos en posesiones; lo qual si hubieran hecho con tiempo, (d) y no peleado contra las usuras con los frutos de sus heredades (lo qual es muy gran simpleza) serian agora mas ricos, y mejores ciudadanos á la República. Mas á mi parecer no hay para que temamos aqueste linage de hombres, pues los podrémos desviar mas facilmente de su opinion, ó ya que permanezcan en ella, ofenderán con sus votos antes que con sus armas á la República. El segundo linage es de aquellos que aunque tambien deben mucho, tienen todavia gran deseo de dominar, y de verse en magestad y grandeza; y ansi piensan de poder alcanzar en los alborotos de la República, las honras y dignidades que son ciertos no alcanzarán, mientras ella estuviere quieta

(d) Dicelo porque aquellos tomeban á usora para comprar posesiones, esperandolos pagar con los fiutos, lo que era yetro muy giandes porque la usura es cierta, y los frutos inciertos.

y muy sosegada. A los quales conviene decir lo mismo que á todos los otros; y es, que pierdan la esperanza de conseguir jamás lo que con tanta impiedad procuran. Porque primeramente yo entre todos estoy siempre en vela, y asisto proveyendo á los peligros de la República. Despues de eso, hállanse grandes ánimos en los buenos, que son muchos y muy conformes. Tenemos tambien mucha gente de guerra, y juntamente los inmortales Dioses, que contra tan gran fuerza de iniquidad, darán su ayuda y favor, á este invicto pueblo Romano, á este clarísimo Imperio, y finalmente á esta Ciudad en extremo grado hermosa. Pero ya que los malvados alcancen, lo que con sumo furor desean, spor ventura en la ceniza de la Ciudad, y en la sangre de los ciudadanos, esperan ser Consules, y Dictadores ó Reyes, que son los grados que con ánimo iniquo y nefario desearon? ¿Cómo? ¿no ven los perdidos, que procuran y apetecen aquello que despues de alcanzado sería menester lo diesen á algun fugitivo, ó algun maestro de esgrima? El tercer linage es ya cargado de edad, y robusto á causa del

del exercicio. De este linage es Manlio, al qual agora succedió Catilina. Estos son ciertos hombres de aquellas pueblas que en los campos Fesulos fundó Syla; todas las quales entiendo ser pobladas de excelentes y fortísimos ciudadanos; pero tales, que viendose súbito con dineros jamás esperados, se dieron profusa y suntuosamente á gastarlos, y ansi alzando magnificas fábricas, y deleytandose de tener heredades, litéras, grandes familias, y aparatos inmensos, como hombres beatos, y de hacer exquisitos convites, cargaron sobre sí tantas deudas, que para librarse de ellas es menester que resuciten á Syla, y le revoquen de los infiernos. Los quales tambien incitaron á ciertos hombres salvages, pobres y necesitados, á la misma sed y esperanza de las antiguas rapiñas y robos. A los unos y á los otros, pues, ó Quirites, pongo yo en el mismo genero de ladrones, y salteadores públicos; y amonéstolos que dexen de enloquecer, y de pensar en confiscaciones y dictaduras; porque tanto dolor le ha quedado de aquellos tiempos á la Ciudad, que á mi parecer, no solamente los hombres no sufrirán semejantes

#### 324. ORACION II. DE CICERON

insultos, pero ni aun tampoco las bestias. El quarto linage es vário, revuelto, mestizo, y congregado de ciertos hombres, que há mucho que están opresos, y jamás alzarán cabeza; los quales parte por haber sido haraganes, parte por haber mal gobernado su hacienda, y hecho gastos excesivos y demasiados, andan acosados de viejas deudas; y ansi muchos de ellos, no pudiendo ya sufrir los emplazamientos, los juicios, y las ventas públicas de sus bienes, se pasaron, segun es fama, de la Ciudad y del campo, al Real de los enemigos. A estos, pues, yo no tanto los tengo por soldados vehementes, como por entretenedores de deudas. Los quales sino pueden estar en pie, caiganse de su estado, y en tal manera, que ni la Ciudad ni sus vecinos cercanos sientan la tal caída. Porque cierto yo no puedo alcanzar por qué razon ellos no pudiendo honestamente vivir, quieren morir torpemente; ó por qué se persuaden, que pereciendo con muchos, morirán con menor dolor que si muriesen solos. El quinto linage es de parricidas, de matadores, y de todos aquellos hombres que emprenden

graves y perniciosas hazañas; los quales yo no revoco de Catilina, porque ni podrian de él apartarse, y es bien que perezcan en el latrocinio con él, pues son tantos, que no cabrian en las carceles. El linage ultimo, no solamente en numero, pero tambien en genero, y en el modo del vivir, el qual es propio de Catilina, como escogido de él, y aun salido de su regazo y de entre sus brazos, contiene en sí los que veis pasear peynados v muy pulidos, unos de ellos sin barba, y otros (e) barbiponientes, vestidos todos de unas ropas delgadas, baxas hasta los pies, y de muy luengas mangas, y cubiertos no de togas, sino de ciertos velos; la industria de la vida de todos los quales, y el trabajo de sus vigilias, se resuelve y muestra en continuar las cenas hasta la madrugada. Recogense á estas quadrillas todos los jugadores, todos los adúlteros, y todos los impuros y deshonestos. Estos muchachos, pues, que veis andar tan graciosos, tan pulidos y delicados, no solamente saben amar, y ser amados; y cantar

1. .

<sup>(</sup>e) Yo lei no bene barbati, sino pene barbati.

y saltar; pero tambien arrojar una daga, y derramar venenos. Los quales si no salen de la Ciudad, y si no perecen, sabed que aunque Catilina haya fin , quedarán en la República por una simiente Catilinaria ¿ Mas qué es lo que pretenden ó quieren estos desventurados ? ¿ Por ventura llevarán sus mugercillas consigo al exercito? Por que ¿ cómo podrán dormir principalmente en estas noches sin ellas? Cómo podrán sufrir los Alpes, y aquellas aguas y nieves? salvo si no piensan que el invierno les será menos grave, por quanto saben saltar desnudos en los convites. O guerra digna de ser temida, especialmente si tuviere Catilina esta esquadra pretoria de putañeros! Aderezad, pues, y poned en orden vosotros, ó Quirites, contra estas haces tan honradas de Catilina, vuestros presidios y exercitos; y primeramente contra aquel esgrimidor ya cansado y herido, enviad en la delantera vuestros Consules y Emperadores; despues contra aquella desechada y flaca chusma de hombres perdidos, y escapados como de algun naufragio, sacad la flor y la fuerza de toda Italia. Demás de esto, los vecinos de las

las pueblas y lugares menores responderán á los (f) tropeles sylvestres de Catilina. Porque no es bien que compáre yo aqui los otros esquadrones, presidios y ornamentos vuestros, con la pobreza y necesidad de aquel salteador. Pero si dexadas aparte todas aquestas cosas, de que él carece, y en las quales superiores le somos, conviene á saber el Senado, los Caballeros Romanos, el Pueblo, la Ciudad, el tesoro, las rentas, toda Italia, todas las Provincias y las extrangeras Naciones; si como digo, dexadas todas estas cosas aparte, quisieremos confrontar las causas que entre sí tambien se hacen guerra, conocerémos palpablemente quan caídos estén nuestros adversarios. De nuestra parte pelea la Vergüenza, de la suya el descomedimiento; de la nuestra la Castidad, de la suya el estupro; de la nuestra la Fidelidad, de la suya el fraude y perfidia; de la nuestra la Piedad, de la suva la maldad y tacañeria; de la nuestra la Constancia, de la suya el furor; de la nuestra la Honestidad, de la suya el enorme vi-

cio;

<sup>(</sup>f) No se ha de leer tumulis, como tienen algunos códices, sino cumulis.

#### 328 ORACION II. DE CICERON

cio; de la nuestra la Continencia, de la suya el apetito desordenado; y por decirlo en suma, la Equidad, la Templanza, la Fortaleza, la Prudencia, y todas las Virtudes, pelean con la iniquidad, con la luxuria, con la cobardia, con la temeridad, y con todos los vicios; finalmente la Abundancia, con la pobreza; la buena Razon, con la desvariada; el buen Juicio, con la locura; y la buena Esperanza, con la desesperacion de todas las cosas. Decidme, pues: ¿ en semejante pelea y batalla, no os parece que aunque se descuiden los hombres, tomarán la mano los inmortales Dioses, para que tantos y tan exôrbitantes vicios sean vencidos y rechazados de virtudes tan excelentes? Las quales cosas, ó Quirites, como pasen en esta forma, defended vosotros vuestras casas, segun os tengo ya amonestado, con guardas y centinelas; por que acerca de la Ciudad ya tengo yo proveido, como sin algun miedo vuestro, y sin ningun alboroto, ella esté harto guarnecida de gente y asegurada. De otra parte, todos vuestros vasallos y súbditos, habiendo sido por mí avisados de esta excursion nocturna de Catilina, facilmente defenderán sus Ciudades y límites. Aquellos esgrimidores, de los quales pensaba Catilina, que tendria una gran muchedumbre, aunque son de mejor ánimo que algunos de los Patricios, todavia los tendreis debaxo de vuestro poder y mando. Quinto Metelo, el qual yo, adivinando esto, envié al campo Gálico y al Piceno, ó le oprimirá de hecho al pérfido Catilina, ó atajará todos sus esfuerzos y movimientos. Lo que toca á la orden, celeridad y resolucion de todas las otras cosas, propondráse todo al Senado, que ya, segun veis, convocamos. Al presente, á los que se quedaron en la Ciudad, y fueron dexados en ella de Catilina, contra la salud de todos vosotros, y de la misma Ciudad, puesto que sean enemigos, todavia porque son nacidos ciudadanos como nosotros, quiero amonestarlos una y dos veces, que si hasta agora usé de blandura, y por ventura muy demasiada, segun el juicio de alguno, hícelo para que se manifestase y saliese afuera, lo que estaba solapado y en emboscada; pero que de aqui adelante ya no puedo olvidarme, como

ORACION II. DE CICERON esta es mi patria, y yo Consul de todos estos; con los quales he de vivir, ó morir por ellos. Ansi que no hay guarda, ni portero á las puertas; no hay espia por los caminos; por eso los que quisieren salirse, pueden hacer lo que les pareciere, teniendo por resoluto, que si alguno en la Ciudad se moviere, del qual yo pueda entender, que haya no solamente puesto en execucion, pero aun comenzado, ó esforzadose á hacer alguna cosa contra la Patria, sentirá que en esta Ciudad hay Consules vigilantes, Magistrados insignes, fuerte Senado, armas, y finalmente prisiones y carceles, instituidas por nuestros mayores para castigar las manifiestas y nefarias maldades. Todas las quales cosas se tratarán de tal suerte, Quirites, que los negocios de muy grande importancia se despachen sin ningun movimiento; los grandísimos peligros se atajen sin alboroto; y finalmente una guerra intestina y doméstica, la mas cruel que jamás se oyó despues que se halla memoria de hombres, se apacigüe por

mí solo, Togado Capitan y Emperador vues-

tro; lo qual guiaré por tal forma, ó Quirites, que si fuere posible por algun modo, ninguno de los malvados padecerá en esta Ciudad la pena de su maleficio. Mas si la fuerza de la manifiesta osadía, y el peligro de la Patria me derribaren de esta Clemencia; haré por cierto, lo que en una guerra tan grande y tan sujeta á traiciones, apenas parece que debemos desear, que ningun bueno perezca, y que el castigo de algunos pocos os pueda hacer á todos vosotros salvos; lo qual os prometo, Quirites, no confiado de mi prudencia, ni de algunos consejos humanos, sino de muchas y muy ciertas señales de los inmortales Dioses; de los quales guiado, vine á esta esperanza y sentencia. Porque sin duda ellos ya no de lexos, como antes solian, de un enemigo forastero y longinquo, sino estando en este lugar presentes, con su Deidad, y socorro defienden sus propios templos y las casas de la Ciudad. Debeislos, pues, con toda reverencia rogar y suplicar muy ahincadamente sean servidos, destruyendo todos los enemigos por mar y por tier-. . . . .

332 ORACION II. DE CICERON tierra, defender contra el nefario furor de algunos ciudanos perdidos, esta Ciudad, que quisieron fuese en hermosura, flor y potencia sublimada sobre todas las otras.

## ORACION TERCERA

# DE CICERON CONTRA LUCIO CATILINA,

RECITADA Á LOS QUIRITES.

TA podeis ver á la clara, ó Quirites, la República y la vida de todos vosotros, vuestras fortunas y bienes, vuestras mugeres é hijos, este domicilio del Clarísimo Imperio, y finalmente aquesta Ciudad hermosisima, y fortunada en extremo, haber sido en el presente dia, por el sumo amor que los inmortales Dioses os tienen, y por medio de mis trabajos, consejos y grandes peligros, librada de la llama y del hierro, y aun verdaderamente de la garganta del hado que la engullia, y seros conservada y restituida. Por donde si no nos deben ser menos yucundos é ilustres los dias en que somos conservados de los peligros, que aquellos en los quales nacemos; por respecto que de la salud la alegria es cierta, y del nacer incierta la condicion;

ORACION III. DE CIGERON 334 cion; y tambien porque sin sentido nacemos, y somos conservados con gozo; por cierto, pues, acerca de aquel Rómulo, que fundó esta Ciudad, nos movimos con tanta benevolencia, que le subimos al Cielo con gran renombre, y le colocamos entre los inmortales Dioses; justa cosa es que de vosotros, y de aquellos que succedieren, sea honrado tambien aquél, que conservó con su industria esta misma Ciudad ya establecida y amplificada. Porque si bien mirais, yo mismo amaté los tizones que estaban quasi ya puestos debaxo y al rededor de los templos y oratorios sagrados, y de todas las cosas de la Ciudad; yo emboté las espadas que estaban ya empuñadas para invadir la República; y rechacé sus puntas de las gargantas de todos vosotros. Las quales cosas, por haber sido ilustradas, descubiertas y aclamadas por mí en el Senado, os las declararé aqui brevemente, ó Quirites, para que pues no las sabeis, podais de lo acaecido entender quan grandes y quan manifiestas fueron; y por qué via inquiridas, y á la luz sacadas. Primeramente, como se fuese Catilina, no há muchos dias, de

la Ciudal, y dexase en ella los compañeros de su maldad, y vehementisimos Capitanes de esta guerra nefaria, estuve siempre despierto y en vela, proveyendo como en tan grandes y tan ocultas traiciones pudiesemos estar seguros y salvos. Porque entonces, quando yo echaba á Catilina de la Ciudad (no temo ya la envidia de aqueste nombre, debiendose de temer mucho mas aquella, de haber dexadole salir vivo) quando, como digo, deseaba de exterminarle, persuadiame, que ó toda la otra chusma de sus adherentes y conjurados se saldria juntamente con él, ó que los que se quedasen en la Ciudad se hallarian sin su presencia muy faltos de vigor y de fuerzas. Pero despues que vi haberse quedado en Roma, y entre nosotros, los que yo sabía que hervian en furor y en maldad; deliberé de gastar todos los dias y las noches en sentir y en especular todo quanto hacian y trataban; para que pues vuestros oídos, por la increible grandeza de la maldad, no daban á mi oracion tanto credito; de tal arte yo comprehendiese el negocio y le tomase á manos, que entonces pudiesedes proveer á vuestra salud,

lud, quando viesedes el maleficio con vuestros ojos. Y ansi es, que luego como entendi que los embaxadores de Saboya habian sido solicitados de Publio Lentulo para que procurasen mover la guerra en la region Transalpina, y alborotasen la Francia; y que á este efecto eran ya despachados los mismos á sus Ciudadanos, y por el mismo camino con cartas y recaudos á Catilina; y que les era dado por compañero Vulturcio, el qual llevaba las cartas enderezadas á Catilina; parecióme que habia hallado suficiente ocasion, para que lo que era en sí dificílimo, y lo que vo siempre deseaba de los inmortales Dioses, todo el negocio no solamente de mí, pero tambien del Senado, y de todos vosotros, fuese conocido á la clara, y tocado con mano. Por donde luego ayer hice que viniesen á mí Lucio Flacco, Cayo Pontino, Pretores fortísimos y varones muy amigos de la República; á los quales declaré todo el negocio, y lo que me parecia ser expediente. Ellos, pues, sintiendo honorificamente acerca de la República sin excusa ó tardanza alguna tomaron á su cargo la empresa; y ansi á boca de no-

che

che ocultamente llegaron al puente (a) Milvio, y por aquellas caserias que estan cerca de él, se dividieron en dos partes, de tal manera, que quedaban el Tiber y la puente entre ellos; al qual mismo lugar ellos, sin que de nadie se sospechase, llevaron muchos Varones fuertes, y yo tambien de la Coronelia Reatina habia enviado con sus espadas, hartos y muy escogidos mancebos, de los quales me aprovecho muy à menudo en el presidio de la República. Expirada, pues, la tercera vigilia, como los Saboyanos embaxadores, acompañados de mucha gente, comenzasen á entrar por la puente, y juntamente Vulturcio, súbito se hizo un grande impetu en ellos, de suerte que vinieron á desenvaynar, ansi los de su parte, como los nuestros. Pero metiendose en medio los Pretores Pontino, y Flacco, los quales solos entendian el misterio, porque los otros no sabian nada, luego se apaciguó la pelea; y todas las cartas que en aquella compañia se hallaron fueron dadas ansi con sus sellos enteros á los Preto-

res;

<sup>(</sup>a) Aun hoy se pasa por esta puente para ir de Roma á Florencia, y llámase poute Mole; la qual dista dos millas de Roma.

#### 338 ORACION III. DE CICERON

res; y á la mañana siguiente, al reir del alva, me fueron traidos los mismos malhechores engarrafados. Luego, pues, hice que me llamasen á Cimbro Gabinio, iniquísimo maquinador de todas estas maldades, el qual aun no sospechaba nada. Despues fue llamado Publio Statilio; y tras él, Cethego. El postrero de todos, que vino ya muy tarde, fue Lentulo, á causa que, segun pienso, habia desveladose mucho la noche antes, fuera de su costumbre, por dar las cartas. Pareciendoles, pues, á muchos varones clarísimos y excelentes de la Ciudad, los quales oído el negocio acudieron á mí de mañana, y en gran concurso, que primero debia yo abrir las cartas, que presentarlas en el Senado; para que si nada se hallase en ellas, no pareciese que habia temerariamente y á locas alborotado ansi la Ciudad; dixe, que en ninguna manera dexaria de proponer en el peligro público al Consejo público, todo el negocio entero. Porque aunque no se hallasen despues ser ciertas aquellas cosas, de las quales yo era informado, todavia me parecia que no habia de mí ser temida, ni me podria dañar la sobrada diligencia en tan grandes peligros de la República. De manera, que junté, como visteis, todo el Senado con gran presteza; y entretanto, (b) por aviso de los Saboyanos embaxadores, envié á Cayo Sulpicio, Pretor y varon fuerte, para que si algunas armas halase en casa de Cethego, me las traxese luego; de la qual sacó gran quantidad de espadas y de puñales. Hecho esto, metí luego á Vulturcio, sin los Franceses; prometile seguridad por mandado de todo el Senado; y roguele que declarase sin miedo todo quanto sabía. Entonces él, habiendo apenas respirado del gran temor, dixo que tenia para Catilina recaudos y cartas de Publio Lentulo; el qual le ordenaba se ayudase del presidio de los esclavos, y se allegase á la Ciudad lo mas presto que pudiese con el exercito; para que despues que la pusiesen fuego por todas partes, segun estaba ya trazado y distribuido, y hubiese muerto infinita muchedumbre de ciudadanos, él se hallase alli luego, para recibir los que huyesen, y para juntarse con

<sup>(</sup>b) De aqui se colige, que los mismos Franceses descubrieron el trato, no esperando poder llevarle hasta el cabo.

### 340 ORACION III. DE CICERON

estos Capitanes civiles. Entrados despues los Franceses, afirmaron que habian recibido el juramento solemne, y ciertas cartas de Publio Lentulo, de Cethego, y de Statilio, para su gente; y que les era ordenado por estos mismos, y tambien por Lucio Casio, que enviasen á Italia la caballeria con gran presteza, porque de infantes de pie no tendrian falta ninguna. Dixeron mas, que Lentulo les habia confirmado de los hados Sibylinos, y de las respuestas que le daban los agoreros, como él era aquel Cornelio tercero, al qual necesariamente habia de venir el reyno y el Imperio de esta Ciudad, y que Cinna, y Syla se le habian adelantado. De mas de esto, declararon haber dicho el mismo, que el presente año, el qual era el decimo despues de la libertad de las virgenes, y el vigesimo despues del incendio del Capitolio, habia sido hadado, para la destruccion y ruina de esta Ciudad y de aqueste Imperio. Dixeron ultrá lo susodicho, que entre Cethego y los otros habia esta controversia y altercacion, que pareciendoles á Lentulo y á los demás, que en las fiestas Saturnales se debia hacer la matanza, y poner fuego á Roma, á Cethego le pareció ser entonces muy tarde. Por no deteneros, pues, mucho en palabras, Quirites, hicimos que saliesen alli luego á luz las cartas, que, segun decian, cada uno habia dado. Primeramente mostramos á Cethego la suya; el qual reconoció luego el sello. (c) Cortado por mí el hilo, y abierta la carta, leimos en ella de su mano escrito, que prometia al Senado y Pueblo de toda Saboya lo que á sus embaxadores habia confirmado; y que asimismo les rogaba que hiciesen ellos lo que los mismos embaxadores de su parte les ordenasen. Entonces Cethego, (el qual un poco antes habia no sé qué respondido, acerca de los puñales y espadas que fueron en su casa halladas, diciendo como siempre habia sido curioso de tener buenas herramientas) en siendo recitada la carta, súbito enmudeció, debilitado, abyecto y convencido de su conciencia. Tras Cethego fue metido dentro Statilio, el qual tambien conoció su mano, y su sello; cuya carta leida, contenia en sí la misma senten-

cia;

<sup>(</sup>e) Es de notar, que en tiempo de Ciceron se cerraban las cartas como agora las cierran los mercaderes.

#### 342 ORACION III. DE CICERON

cia; por donde no pudo no confesarlo. Entonces mostré su carta yo à Lentulo, y preguntéle si conocia el sello: el qual afirmando que sí, acudi yo luego diciendo: Si por cierto; el sello es muy conocido, porque tiene estampada en sí la imagen de aquel tu abuelo, varon clarísimo, que amó unicamente à la Patria y à sus ciudadanos; la qual efigie aun muda debiera divertirte de una maldad tan grande. Ansi que leyóse ni mas ni menos su carta, que al Senado y Pueblo Saboyano se dirigia; y leida, le permití que dixese, si algo tenia que decir, contra las tales cosas. El qual luego al principio negó; pero despues, siendo ya manifiesto todo el indicio, y sacado á luz, se levantó de su asiento, y preguntó á los Franceses, qué tenia él que hacer con ellos, y á qué proposito habian venido á su casa; y la misma pregunta hizo á Vulturcio. Los quales como le respondiesen constantemente y en pocas palabras, quantas veces hubiesen á él ido, y por medio de quién; y tambien le preguntasen, si no les habia él dicho nada de los hados Sybilinos, luego desatinado con la maldad, dió palpablemente à entender, quan grande vigor fuese el de la conciencia; porque pudiendo negarlo todo, lo confesó súbito, contra la opinion de quantos alli se hallaron; en tal manera por la manifiesta y convencida malignidad le faltó luego no solamente el ingenio, v aquel exercicio de orar, en el qual valió siempre mucho, pero tambien la desvergüenza y maldad, con que á todos los mortales hacía muy gran ventaja. En esto Vulturcio hizo que se sacase y abriese luego la carta que para Catilina le habia el mismo Lentulo dado, al abrir de la qual, aunque muy perturbado Lentulo, no pudo todavia dexar de reconocer su sello y su mano. Era escrita la carta sin nombre, y en esta forma: Quien sea vo, entenderáslo de aquella persona que te envié. Procura mostrarte hombre; piensa á qué lugar has llegado; mira lo que te conviene hacer; y trabaja por valerte de la ayuda de todos, y aun de los ínfimos. Tras este, entrando Gabinio, al principio comenzó á responder descaradamente; pero al fin confesó todas aquellas cosas que los Franceses le criminaban. Ansi que á mí me parecieron, Qui-ごりた

148 ORACION III. DE CICERON ORACION III. DE CARACIOS de indicios de Quintes, certainos argumentos e indicios de Quintes, las cartas, los sellos. las Chinices, (cressimos arxios sellos, las manos, las manos, las manos, la confesión de cada nue su muldud, las carras, de cada nuo de ellos;
y hinalmente la color, los ojos y finalmente la color, los ojos, los rostros, y mucho mas la color que todos en mudio de ellos; y mucho man que todos enmudecian. Por-y el silencio con que todos enmudecian. Pory el suema pasmados, con los que de tal arte estaban pasmados, con los que con en tierra: de en! que as en tierra; de tal arte se miraban á ojos entre si à hurtadillas; que ya no parecia que fuesen descubiertos de otros, sipo que ellos á sí mismos se descubrian y senalaban. Manifestados los indicios como oísteis, Quirites, pregunté al Senado, qué era lo que le parecia se hiciese de la suma de la República. Los principales dixeron sus opiniones muy agudas, y de gran fuerza: las quales abrazó sin ninguna discrepancia el Senado; el decreto del qual, porque aun no está acabado de poner por escrito, diréos de memoria, Quirites, lo que fue por él ordenado. Primeramente con palabras amplísimas me hicieron inmensas gracias, por quanto con mi virtud, consejo y singular providencia habia librado la Ciudad de grandes peligros. Despues alabaron con razon y con justo título á Lucio Flacco, y á Cayo Pontinio, Pretores, á causa que

que con su industria fuerte y leal, me habian ayudado. Alabaron asimismo á Cayo Antonio, mi compañero, porque á los participantes de esta conjuracion no admitió en sus consejos, ni en aquellos de la República. Ordenaron mas, que Publio Lentulo, despues que se hubiese despojado de la pretura, fuese echado en la carcel; y que tambien Cayo Cethego, Lucio Statilio, y Publio Gabinio, los quales estaban alli presentes, fuesen encarcelados; el qual mismo decreto fue pronunciado contra Lucio Casio, que habia pedido, le fuese dexado á cargo el cuidado de abrasar la Ciudad; contra Manlio Capario, al qual, segun constaba, era atribuida la Apulia, para solicitar los pastores; contra Publio Furio, salido de aquellas pueblas, que constituyó en los Campos Fesulos Syla; contra Quinto Manlio Chilon, que siempre juntamente con este Furio, entendia en solicitar los Saboyanos embaxadores; y finalmente contra Publio Umbreno, hombre de esclavo ya hecho horro; deli qual, primero que de otro ninguno, haber sido llevados los Franceses á Gabinio, constaba. En el qual negocio usó de tanta man-

504

346 ORACION III. DE CICERON sedumbre y blandura el Senado, que le pareció que de una tan grande conjuracion, de una tan grande fuerza y muchedumbre de enemigos domésticos, siendo conservada la Ciudad con el castigo de solos nueve hombres perdidos, podrian sanarse los ánimos de los otros. Ordenóse tambien que se hiciese en mi nombre una procesion á los inmortales Dioses, por sus singulares merecimientos; lo qual despues que se fundó esta Ciudad, primero aconteció á mí, que á otro ninguno togado. Las palabras que en ellas se habian de decir, eran: por quanto yo habia librado la Ciudad de las llamas, de la muerte de los ciudadanos, y á toda Italia de guerras. La qual procesion si se confiere con todas las otras, hallarase esta diferencia entre ellas, que las otras se instituyeron, por haber sido administrada bien la República; y esta mia sola, por haber sido conservada. Despues se hizo, lo que se hubiera de hacer ante todas las cosas. Porque Publio Lentulo, aunque despues de haber sido descubierto por sus indicios y confesiones habia perdido, segun el juicio rectisimo del Senado, no solamente el derecho

que tenia de Pretor, pero tambien el de ciudadano; todavia se degradó y desmudó de su magistrado; para que aquella religion no nos estorbase de castigar á Publio Lentulo, siendo un hombre particular; de la qual hizo ningun escrúpulo Cayo Mario, Varon clarísimo, quando mató á Cayo Glaucia Pretor, contra el qual no se habia decretado cosa en que fuese nombrado. Ansi que agora podeis creer, 6 Quirites, pues teneis aprehendidos y presos los malignos Capitanes de esta guerra muy peligrosa y malvada, que todas las quadrillas, todas las facultades y esperanzas de Catilina, quitados ya estos peligros de la Ciudad, cayeron totalmente por tierra; puesto que quando yo le echaba de la Ciudad, tenia bien entendido, ó Quirites, que abalanzado una vez Catilina, no me convendria despues temer, ni del sueño de Publio Lentulo, ni de la gordura de Lucio Casio, ni de la furiosa temeridad de Cayo Cethego. Aquél solo entre todos era digno de ser temido, mientras residia dentro de los muros de la Ciudad; porque entendia todas las cosas, tenia entrada y acceso acerca de todos los

348 ORACION III. DE CICERON ciudadanos, y podia, y aun osaba, llamar, tentar, y solicitar. Su ingenio era pronto y habil para emprender hazañas; y al ingenio no faltàban lengua ni manos. Para administrar todas las otras cosas, tenia ciertos hombres escogidos y destinados; pero no pensaba en mandando algo, ser luego hecho; porque él mismo lo andaba todo, acudia, velaba, trabajaba, siendo de frio, hambre, y sed, pacientísimo. Si yo, pues, á este hombre tan fuerte, tan aparejado, tan atrevido, tan astuto, tan vigilante en todo genero de maldad, y tan diligente en negocios malvados, no le hubiera hecho ir de las traiciones y asechanzas domésticas, al robo y público latrocinio de aquel su exercito, (diré lo que siento, Quirites) no pudiera desviar facilmente de vuestras cervíces esta desventura tan grande; ni aquél os hubiera señalado las Saturnales fiestas, ni denunciadoos tanto tiempo antes la destruccion, el remate, y el ultimo dia de la República; ni permitiera que su sello, su carta, y finalmente los testigos de su maldad, fueran ansi deprehendidos. Las quales cosas en ausencia de Catilina se trataron de tal manera, que ningun hurto en alguna casa particular se halló jamás tan descubiertamente, como esta conjuracion tan grande contra la República, ha sido hallada y deprehendida. Ansi que si Catilina hubiera quedado en la Ciudad hasta agora, dado que mientras aqui residió, siempre resistí á sus consejos, y les salí al encuentro, todavia por lo menos hubieramos de pelear con él, y nunca jamás yo pudiera, mientras él estuviera en Roma enemigo, en tanta paz, en tanto ócio, y en tanto silencio, librar la República de peligros tan grandes. Aunque todas estas cosas, Quirites, fueron de mí administradas de tal manera, que parecen haber sido encaminadas y proveidas de la voluntad y consejo de los inmortales Dioses; lo qual podemos sacar no solamente por conjetura, atento que tan grandes negocios no parecian poder ser guiados de algun humano consejo; pero tambien perque en estos tiempos nos asistieron y ayudaron presentes tan á la clara, que quasi los podiamos ver con los ojos. Porque ya que dexemos de hablar de aquellas antorchas ardientes, que de no-

348 ORACION III. DE CICERON ciudadanos, y podia, y aun osaba tentar, y solicitar. Su ingenio er habil para emprender hazañas .lado, no faltaban lengua ni mano di que patrar todas las otras cosas, por ellas bres escogidos y desti s que quiesaba en mandando 10, no se deporque él misme. s debeis acordar velaba, trabaj: ato Consules, soy sed, pacie Capitolio cayeron rabre tan fr quando las imagenes de los tan astr oses fueron echadas por tierra, mald las estátuas de los varones antiguos, das las tablas de metal, en que estaescritas las leyes, y finalmente tocado ambien aquel Rómulo, que fundó esta Ciudad, el qual sabeis que estaba dorado, pequeño, y como colgado de las tetas de una loba que mamaba en el Capitolio. En el qual tiempo como viniesen todos los adivinos de la Toscana, dixeron que tendriamos matanzas é incendios, que perecerian totalmente las leyes, que arderiamos con guerras domésticas y civiles, y que ya se llegaba cerca el fin y el remate de la Ciudad, y de todo el Im-

perio; salvo si los inmortales Dioses, despues Te haber sido aplacados de nosotros por tos vias, con su magestad y poder no toren los hados. Por donde entonces conforlas tales respuestas, se hicieron juegos 's por diez dias enteros, y no se dexó iar cosa alguna, que hiciese al caso, sar los Dioses. Tambien los mismos mandaron que se fabricase otra maımagen de Júpiter, la qual colocada en algun lugar alto, tuviese el rostro al contrario de como antes estaba, vuelto ácia el Oriente; afirmando que tenian grande esperanza, si aquella efigie que veis mirase al nacimiento del Sol, á las audiencias, y al lugar donde se junta el Senado, que todos aquellos consejos que se tramasen contra la salud de la Ciudad y de aqueste Imperio, se descubririan de tal manera, que los pudiese ver muy palpablemente el Senado y el Pueblo Romano. La qual imagen dieron orden los Consules que se colocase en la misma forma. Pero hase trabajado en la obra tan perezosamente, que ni de los pasados Consules, ni aun de nosotros ha sido colocada. ¿Quién,

ORACION III. DE CICERON ¿Quién, pues, puede ser aquel, ó Quirites, tan ageno de la verdad, tan arrebatado y falto de entendimiento, que niegue todas estas cosas que vemos, y principalmente esta Ciudad ser gobernada de la potencia y voluntad de los inmortales Dioses? Habiendo dicho aquellos, que se nos aparejaban muertes, encendimientos, y el fin postrimero de la República por mano de ciertos ciudadanos .perdidos; todas aquellas cosas que entonces, por ser en extremo malvadas, parecian increíbles á algunos, las visteis no solamente pensadas, pero tambien emprendidas de ciudadanos nefarios. ¿ Aquello tambien por ventura no se nos representa de tal manera, que parece haber procedido de la voluntad de Júpiter Optimo y Máxîmo, que como fuesen llevados por la plaza esta mañana por mi mandado los conjurados, y los descubridores de su maldad, al templo de la Concordia, y en el mismo tiempo se colocase la imagen, luego en siendo puesta, y vuelta ácia vosotros, y ácia el Senado, visteis juntamente el Senado y vosotros, aclaradas y descubiertas todas aquellas cosas que se habian contra la

comun salud de todos pensado? Por donde aquestos, á mi ver, son dignos de mayor ódio y castigo; visto que no solamente á vuestras casas y techos, pero tambien á los templos y oratorios de los Dioses, procuraron poner cruel y exêcrable fuego. A los quales si yo dixere que he resistido, atribuiréme mucho, y nadie podrá sufrirme. Aquél, aquél Júpiter, resistió; aquél quiso que el Capitolio, estos templos, esta Ciudad, y todos vosotros, fuesedes salvos. Porque yo guiado de los inmortales Dioses, ó Quirites, tuve este ánimo y voluntad, y vine á es= tos indicios tan grandes. Demás de esto, ni Lentulo, ni los otros enemigos nuestros domésticos, hubieran confiado tan sin tiempo y á locas, á hombres ignotos y bárbaros, un negocio tan grande, como era la solicitacion de los Saboyanos, ni entregadoles jamás las cartas, si los inmortales Dioses á un atrevimiento tan grande no quitáran el juicio y consejo. ¿ No os parece tambien haber procedido del Cielo, que aquellos hombres Franceses, la qual sola gente nos resta, que al parecer pueda y quiera mover guerra contra

ORACION III. DE CICERON el Pueblo Romano, tuviesen en poco, y menospreciasen la esperanza del Imperio, y de otras cosas grandísimas, que voluntariamente les ofrecian los Patricios de una Ciudad desasosegada, y antepusiesen vuestra salud, á sus propias riquezas y facultades? mayormente pudiendo ellos entonces no peleando, sino callando vencernos? A esta causa, Quirites, pues para todos los altares y humilladeros están decretadas las rogaciones; celebrad con vuestras mugeres é hijos aquellos dias. Porque muchas veces á los inmortales Dioses se les debieron é hicieron muchas honras, y justísimas gracias, pero cierto nunca mas debidamente que agora; visto que librados de una muerte cruelísima, y en extremo desventurada, y librados sin estrago de hombres, ó alguna efusion de sangre, vencisteis los enemigos, sin exercito y sin pelear, siendo yo togado Emperador y Capitan vuestro. Creo que os acordais, ó Quirites, de todas las disensiones civiles, no solamente de las antiguas que oisteis, pero tambien de estas que vosotros mismos visteis por vuestros ojos. Lucio Syla oprimió á Publio Sulpicio:

echó

echó de la Ciudad á Cayo Mario, guardian de ella ; y de mu chos fuertes varones parte mató, y parte echó fuera de la misma Ciudad. Cneo Octavio, Consul, con mano armada echó á su compañero de la Ciudad. Todo este lugar estuvo entonces muy lleno de montones de cuerpos muertos, y de sangre de ciudadanos. Venció despues Cinna con Mario, quando muertos muchos varones clarísimos, fueron apagadas y extinctas las luminarias de la Ciudad; la crueldad de la qual victoria Syla vengó despues, y no es menester decir, con quanta diminucion de los ciudadanos, y con quanta calamidad y desventura de la República. De Quinto Catúlo, clarísimo varon y muy fuerte, discrepó Mario Lépido; cuya muerte no acarreó á la República tanto lloro, quanto la de los otros. Las quales disensiones eran de tal manera, o Quirites, que no tiraban á destruir ó aniquilar, sino á mudar el estado de la República. Porque aquellos no querian que no hubiese alguna República; sino ser Principales en la que hubiese; ni que esta Ciudad se abrasase, sino florecer siempre en ella. Y dado que ningu-

356 ORACION III. DE CICERON na discordia de aquellas pretendió la ruina de la República; todavia fueron todas tan crueles, que no pudieron atajarse ni concluirse, con reconciliacion de paz y concordia, sino con estragos lamentables de ciudadanos. Pero en esta sola cruelisima guerra, y la mas grande de quantas oído habemos, despues que reyna memoria de hombres, qual ninguna Berbería movió jamás contra su propria gente (en la qual guerra, Lentulo, Catilina, Cayo Casio, y Cethego, tenian una ley puesta, que todos los que salva la Ciudad pudiesen salvarse, fuesen tenidos por enemigos) guié yo mis consejos de tal manera, Quirites, que todos os conservásedes salvos; y creyendo los enemigos que solamente se habian de salvar de vosotros los que se pudiesen escabullir de una infinita matanza; y que habia de quedar tanto de la Ciudad, quanto no pudiese alcanzar la Ilama; conservé la Ciudad y los Ciudadanos con mi industria salvos y enteros. Por los quales beneficios tan grandes, no os pido algun premio de mi virtud, ó Quirites, ni tampoco insignias de honra, ó alguna señal de alabanza; sino solamente la memoria sempiter-

na de aqueste dia. En vuestros corazones quiero yo que se coloquen y encierren todos mis triunfos, todos los ornamentos de esta mi dignidad, todos los testimonios de mi gloria crecida, y todas las insignias de mis alabanzas. Porque ninguna cosa muda, ninguna cosa ca-Ilada, y finalmente ninguna cosa tal, que se dexa tambien alcanzar de los menos dignos, puede à mi recrearme. Vuestra memoria, ó Quirites, sustentará mis cosas; aumentaránlas vuestras palabras; daránlas fuerza, y haránlas para siempre vivir vuestras escrituras. Ansi que espéro, que este mismo dia será memorable y eterno, para extender la salud de aquesta Ciudad, y la memoria de mi Consulado; y que se dirá que en un mismo tiempo se hallaron dos ciudadanos en esta República; el uno de los quales limitaba los términos de este Imperio vuestro, no con regiones de tierra, (g) sino con las del ayre; y el otro, conservaba el domicilio y el asiento del mismo Imperio. Pero porque la fortuna y condicion de los negocios que yo traté, es

<sup>(</sup>g) Quiere decir, que los resolvia, o pensaba resolver, en huamo y en viento, abrasando el Imperio.

3 5 8 ORACION III, DE CICERON diversa de la de los que hicieron guerra á extraños; á causa que yo tengo de vivir con los que vencí y sojuzgué; y aquellos dexaron sus enemigos muertos, ó gravemente oprimidos; à vosotros os toca, Quirites, si á los otros aprovechan sus claros hechos, proveer que à mi no me danen algun dia los mios; y pues yo di orden, que los inimos perversos y detestables de ciertos hombres en extremo grado atrevidos, no os pudiesen ofender á vosotros; á vuestro oficio y dignidad pertenece mirar como á mí no me empezcan; aunque cierto, Quirites, ningun daño á mí me puede venir de aquestos; visto que es grande el presidio, que en vosotros tengo para siempre grangeado; grande la dignidad de nuestra República, que nunca dexará de me defender callando; grande la fuerza de la conciencia; de la qual los que no hicieren cuenta y caudal, se descubrirán á sí mismos, quando quisieren violarme. Tengo allende de esto tal ánimo y corazon, ó Quirites, que no solamente no me rendiré al arrevimiento de alguno, pero mas antes perseguiré voluntariamente á todos los malos. Aunque si todos los ímpe-

tus y asaltos de los enemigos domésticos, rechazados de vosotros se volvieren contra mi solo, será menester que mireis de lexos, Quirites, qual suerte quereis que sea de aqui adelante, la de todos aquellos que se sometieren por vuestra salud á la envidia, y á qualesquiera peligros. Porque lo que á mí toca, ¿qué cosa se me puede allegar ya de nuevo al fruto de aquesta vida? ¿ mayormente no viendo ni en vuestra dignidad, ni en la gloria de la virtud, algun grado mas alto, al qual yo quisiese subir? Lo que yo por cierto, Quirites, llegaré al cabo, es esto, que todas las cosas que traté en mi Consulado, las defenderé, y adornaré, siendo un hombre particular; para que si le engendró alguna envidia, mientras yo conservé la República, haga daño á los envidiosos mismos, y á mí me acarree gloria. Finalmente, yo procederé en la República de tal suerte, que tenga siempre memoria de las cosas que hubiere hecho; y procúre que parezcan por virtud, y no fortuitamente y acaso, haber sido tratadas. Vosotros, ó Quirites, pues ya nos oprime la noche, despues de hecho acatamiento á aquél Júpiter So--3 0

berano, Guardian de esta Ciudad, y de todos vosotros, recogéos á vuestras posadas; y dado que es rechazado el peligro, todavia defended-las con guardas y centinelas, ni mas ni menos que la noche pasada; porque yo proveeré, y daré orden, como no lo háyais de hacer por mas largo tiempo, y como podais gozar de una paz sempiterna.

FIN DE LA TERCERA ORACION,

# ORACION QUARTA

## DE CICERON

## CONTRA LUCIO CATILINA,

RECITADA AL SENADO.

Eo, Padres Conscriptos, que teneis todos vosotros puestos en mí los ojos y rostros; y que no solamente vuestro dolor, y el de la República, pero tambien el mio, siendo aquél despedido, os aflige y pone en cuidado. Y puesto que la voluntad y benevolencia que me mostrais, me recrea no poco en mis males, y en el dolor me da muy gran refrigerio; todavia por los inmortales Dioses os ruego, que por mi respecto no tengais pena; sino que olvidados de mi salud, penseis en la vuestra, y en la de vuestros hijos. Porque si á mí me cupo por suerte la condicion de este Consulado, para que sufriese todas las asperezas, todos los dolores, tormentos y afanes que viniesen á la República; sufrirélos no solamente con fuer-ZZ

362 ORACION IV. DE CICERON fuerte y constante ánimo, pero tambien de muy buena gana, con tal que de mis trabajos resulte dignidad y salud á vosotros, y á todo el Pueblo Romano. Yo soy aquel Consul, Padres Conscriptos, que ni en la plaza, en la qual toda la equidad se contiene; ni en el Campo Marcio, dedicado á la eleccion de los Consules; ni en el Senado, que es el socorro sumo de todas las gentes; ni en la casa, que suele ser un refugio comun; ni en la cama destinada para el reposo; ni finalmente en esta consular silla, que es asiento de honra y de dignidad, se vió jamás libre de peligros y de traiciones. Yo muchas cosas disimulé, muchas sufrí, muchas permití, y muchas no sin algun dolor mio sané en vuestro miedo. Agora, pues, habiendo sido los inmortales Dioses servidos, que al fin de mi Consulado yo os librase á vosotros, Padres Conscriptos, y á todo el Pueblo Romano de una miserable matanza; librase vuestras mugeres é hijos, y tambien las Vestales Virgenes, de una cruel vexacion; los templos y capillas sagradas, y esta hermosísima patria nuestra, de las horrendas llamas; y finalmente toda la Italia, de guerras y destruc-

ciones; venga sobre mí solo qualquiera fortuna, y sufrámosla alegremente. Porque si Publio Lentulo de los adivinos movido, creyó que su nombre habia sido hadado, para destruccion y ruina de la República, ¿ por qué no me alegraré yo de ver que mi Consulado fue quasi de los hados instituido, para la salud de la misma? Ansi que, Padres Conscriptos, mirad lo que os cumple á vosotros; proveed en lo que conviene á la patria; conservaos á vosotros mismos, juntamente con vuestros hijos, con vuestras mugeres, y haciendas; defended el nombre y la salud del Pueblo Romano; y dexáos de me haber compasion, y de estar por mi causa en cuidado. Porque primeramente yo debo tener confianza, que los Dioses que presiden á esta Ciudad me darán el premio, segun mis trabajos merecen; y tras esto, si alguna cosa grave me sucediere, inoriré alegremente, y con ánimo dispuesto y aparejado; pues no puede al fuerte varon acaecer torpe muerte ó infame, ni al Consular temprana, ni miserable al sabio y prudente; puesto que no soy tan duro y de acero, que no me mueva la gran congoxa y tristeza de mi

mi carisimo y amantisimo hermano, que aqui está presente; y las lagrimas de todos estos, que (segun veis) me tienen cercado. Ni tampoco dexan muchas veces de revocar ni ánimo ácia casa, mi muger, toda fuera de sí, mi hija desmayada de miedo, mi pequeñito hijo, al qual me parece que abraza ya la República como dado en rehenes de mi Consulado, y con ellos aquél mi yerno, que está delante de mí, esperando el fin de este presente dia. Muevenme (como digo) todas aquestas cosas; pero á procurar y proveer, que todos ellos con vosotros sean salvos, aunque á mí me oprima alguna violencia, antes que juntamente ellos y nosotros perezcamos de una comun pestilencia de la República. Por eso, Padres Conscriptos, desveláos acerca de su salud; mirad al rededor de vosotros todas las borrascas y tempestades que os amenazan, si no proveeis con tiempo; pues el que aqui corre riesgo, y el que es traido á oir el juicio de vuestra severidad, no es Tiberio Gracco, aquel que quiso hacerse Tribuno de la plebe dos veces; no Cayo Gracco, el que procuró alborotar los villanos; no

Lucio Saturnino, el que mató á Cayo Memmio; sino aquellos estan asidos, que quedaron en Roma, para abrasar la Ciudad, para degollaros á todos vosotros, y para recibir á Catilina por su Capitan. Son convencidos con sus propias cartas; tenemos aqui los sellos, las letras y la confesion de cada uno de ellos; por dó consta, que solicitan los Saboyanos, mueven é incitan los siervos y esclavos, llaman a Catilina, y son de voto y consejo, que muertos todos nosotros, no quede persona alguna que pueda llorar la extincion de aquesta República, ni gemir la ruina y calamidad de un Império tan grande. Todas estas cosas depusieron los stestigos y espías, los delinquentes las confesaron; y vosotros ya con muchos juicios las confirmasteis. Primeramen: te porque me hicisteis gracias con palabras magnificas, y pronunciasteis que por mi virtud y gran diligencia se habia descubierto la conjuracion de estos hombres perdidos; despues de esto, porque forzasteis à Publio Lentulo, que se despojase de la Pretura, y orz denasteis que ansi él como todos los otros, de los quales habiades juzgado fuesen guardados

á buen recaudo; y en especial, porque instituisteis por mi respecto una procesion, la qual honra antes de mí no se hizo á ningun togado; y finalmente porque ayer á los embaxadores Saboyanos, y á Tito Vulturcio, disteis premios amplísimos. Todos los quales indicios son tales, que parecen ya sin duda ser condenados de vosotros aquellos que nombrasteis para que fuesen encarcelados. Pero yo, Padres Conscriptos, he deliberado de proponeros como entero el negocio, y de esperar. lo que juzgais quanto al hecho, y lo que decretais quanto á la pena. Solamente diré aquellas cosas que tocan al oficio del Consul. Dias há que yo veía discurrir por la República un gran furor, y mezclarse y mollirse en ella unos recientes males; pero nunca pensé jamás, que conspirasen los ciudadanos en esta conjuracion tan grande y tan perniciosa. Agora, pues, qualquiera cosa que sea, y á dó quiera que vuestros animos y pareceres inclinen, es menester que os resolvais en sentenciar presto, (a) y antes que venga la noche. Ya veis

<sup>(</sup>a) Tenia aviso Ciceron, como aquella noche se los querian sacar dej la carcel con mano armada.

quan grande maldad se nos haya manifestado; à la qual si pensais ser pocos los allegados, vivis en grandísimo error; por quanto aquesta infeccion cunde muy mas difusamente de lo que se puede pensar, habiendo no solamento extendidose por toda la Italia, pero pasado tambien los Alpes; de manera que cundiendo secretamente, ya muchas provincias tiene ocupadas. Ansi que no se puede oprimiratan perniciosa empresa en ninguna manera, con entrerenimientos y dilaciones; y á esta causa, por qualquiera via que quisieredes, es menester que seais prestos y acelerados en castigarla. Veo dos pareceres divensos acerca de este negocio; el uno de D. Sylano, que juzga deberseles quitar luego la vida, á los que procuraron destruir y asolar este Imperio; y el'otro de Cayo Cesar, el qual no quiere que mueran, sino que con todas las crueldades y asperezas de tormentos y vexaciones sean atormentados. Cada uno de los quales, segun su dignidad y la grandeza de los negocios lo pide, se muestra extremadamente severo. Porque al uno de ellos le parece que no deben vivir un punto, ni

gozar de este comun espíritu, á los que á nosotros y á todo el Pueblo Romano procuraron quitar la vida, y pusieron todo su esfuerzo en deshacer y desbaratar el Imperio, vy excirpar de la memoria de hombres el nombre del Pueblo Romano; con el qual genero de pena nos trae á la memoria muchas veces haber sido castigados los perversos ciudadanos en esta República. El otro entiende, que la muerte no fue de los inmortales Dioses constituida, para castigo de los mortales; sino que, ó es necesidad de naturaleza, ó reposo de los trabajos y afanes; y que á esta causa los sabios varones, nunca contra su voluntad, y los fuertes muchas veces de buena gana, la recibieron; pero que las perpétuas carceles se inventaron para señalado castigo de la crecida maldad; por donde manda que se distribuyan los delinquentes por las villas y lugares de la comarca; el qual decreto parece algun tanto injusto, si queremos mandarselo; y no libre de dificultad, si rogarselo. Resuelvase todavia, si os parece, el negocio; que yo le quiero tomar à mi cargo, esperando haliar tal persona, que no piense con su dignidad y honra poder recusar lo que vosotros estatuyéredes en beneficio de la salud de todos. Añade Cesar graves penas á los dichos lugares y villas, en caso que alguno de los encarcelados se huyere, rotas sus carceles; póneles al rededor muchas guardas horribles; ordena segun merece la maldad de aquellos hombres perdidos, que nadie pueda relaxar ni aliviar la pena, ó por via del Senado, ó por medio del Pueblo, á los condenados; quitáles tambien la esperanza, la qual sola suele ser al hombre consuelo en sus miserias y adversidades; y finalmente confiscales todos sus bienes, y no les dexa á los malvados sino solamente la vida; la qual si les hubiera quitado, quitárales con un dolor solo, muchos tormentos de jánimo y cuerpo, y todas las penas de sus maldades. Y ansi es, que para que los malos tuviesen algun miedo en la vida, quisieron dar á entender aquellos antiguos Padres, que en los infiernos se hallaban semejantes penas y tormentos aparejados, para punir los impíos; por quanto entendian, que sin ellos no debia temerse la muerte. Agora, Padres Conscriptos, veo yo lo que me

va en este negocio; porque si seguis la sentercia de Cayo Cesar, por ventura siendo el promotor y autor de ella, tendré menos que temer de los ímpetus populares, por quanto en la República siguió siempre la via mas trillada del Pueblo; y si abrazais la otra, no sé si me veré en mayor afrenta y trabajo; pero el provecho de la República requiere todos estos peligros mios. Tenemos la sentencia de Cayo Cesar, como en rehenes de su perpétua voluntad acerca de la República, segun su dignidad, y la grandeza de sus mayores la requeria; y entiendese claramente la diferencia que hay entre la liviandad de los que dan voces en concejo, y un ánimo popular de veras, que procura lo que conviene á la salud del pueblo. (b) Veo que no quiso hallarse aqui uno de los que desean ser:tenides por populares, por no dar su parecer acerca de la muerte de los ciudadanos de Roma. El qual todavia entregó antiyer á Cethe-.go, y á Publio Lentulo, ciudadanos Romanos, para que fuesen encarcelados; y ordenó

que se hiciese en mi nombre una procesion; y ayer á los descubridores galardonó con muy grandes premios; por donde nadie puede dudar, que es lo que haya juzgado de todo el negocio y de toda la causa, el que prendió al delinquente, el que hizo gracias al pesquisidor, y el que al descubridor gratificó con dones. Tornando á Cayo Cesar, él entiende muy bien, que la ley Sempronia fue instituida en favor de los ciudadanos Romanos; pero que el enemigo de la República en ninguna manera puede ser ciudadano; y que el mismo que instituyó la ley Sempronia fue castigado por orden del pueblo. El mismo Cesar no piensa que Lentulo, aunque muy liberal y pródigo acerca del pueblo, se pueda Ilamar popular, mientras con tan grande crueldad y aspereza procura la ruina de la República, y la destruccion de aquesta Ciudad. Por donde aunque naturalmente es blandísi--mo y misericordioso en extremo, no duda todavia de colocar á Publio Lentulo en sempiternas tinieblas y muy estrechas prisiones, ordenando quanto á lo venidero, que ninguno pueda atreverse à mitigarle la pena, ni hacerse

popular en daño pernicioso de la República. Añade mas la confiscacion de sus bienes, para que los todos tormentos de ánimo y cuerpo sean acompañados tambien de pobreza y mendicidad. De suerte, que si condescendiéredes en esta sentencia de Cesar, dareisme para la publicar, un compañero muy châro y agradable al Pueblo Romano; y si abrazáredes mas antes la de Sylano, facilmente os librareis á vosotros, y á mí, del nombre que se os podria recrecer de crueles; y aun me basta el ánimo á persuadir, que fue mas blanda sentencia. Aunque para castigar una maldad tan fiera, Padres Conscriptos, qué crueldad hay que baste? Yo por cierto juzgo de lo que siento, porque ansi pueda gozar enteramente con vosotros de la República salva; como si yo en esta causa me muestro algo vehemente, no lo hago movido de alguna crueldad ó fiereza de corazon (¿quién se halla hoy mas benigno que yo en el mundo?) si no de pura humanidad y misericordia. Porque me parece que veo esta Ciudad, luminaria del mundo universo, y fortaleza de todas las gentes, caer súbito de su estado con una cruel llamarada.

Veo con los ojos de mi entendimiento sepultada la patria, y muchos montones de ciudanos desventurados, dexados sin sepultura. Representaseme la vista y el furor de Cethego, hirviente en nuestra matanza; y quando ultra lo susodicho, imagino que reyna Lentulo, segun confesó él mismo que se lo prometian los hados, que este Gabinio anda vestido de purpura, que Catilina vino con un exercito, que las matronas hieren con alaridos el Cielo, que huyen los niños y las doncellas, y que se hace fuerza á las Vestales vírgenes, todo me respeluzo; y porque me parecen muy miserables todas aquestas cosas, y dignas de compasion, no puedo dexar de mostrarme severo y aspero contra aquellos que las quisieron meter en execucion; acerca de lo qual os quiero preguntar una cosa: Si algun padre de familia, habiendo hallado á su muger y á sus hijos muertos por mano de su propio esclavo, y tambien quemada su casa, diese al tal esclavo muy cruel castigo; paréceos que este tal sería tenido por clemente y misericordioso, ó por inhumano y cruel en extremo? A mí, por cierto, parecerame duro

<sup>(</sup>c) Entiende Lentulo.

<sup>(</sup>d) Este lugar está corrupto en todos los códices; y parece tecarse en él la historia de Fulvio y de su hijo, que fueron muertos en la carcel por orden del Consul; segun lo trata el Plutarco en los Graccos.

jo del mismo abuelo, harto mozo y sin barba, el qual habia sido enviado en embaxada del padre, habian recibido muerte en la carcel por orden del Consul; los quales ¿qué cosa perpetraron semejante á la de estos? ¿En qué consejo entraron para destruir la República? Acostumbrábase entonces grangear la voluntad de los plebeyos con dádivas; y hallábanse en la República ciertas parcialidades y vandos; y aun me acuerdo que en aquel tiempo el abuelo de aqueste Lentulo, varon clarísimo, armado persiguió á Gracco, y recibió una grave herida, porque no se disminuyese nada, de la dignidad suma de la República. Pero este convocó los Franceses, para que derribasen los fundamentos de la misma República; alteró los esclavos, llamó á Catilina, dió à Cethego el cargo de atormentarnos á todos nosotros, á Gabinio de matar los otros ciudadanos de Roma, á Casio de encender la Ciudad, y finalmente á Catilina de robar y destruir toda la Italia. Por donde no hay para que temer, que en una maldad tan fiera y nefaria, parezca que háyais decretado alguna cosa mas cruelmente de lo que con-

venia; debiendoos mucho mas recelar, que con el liviano castigo no parezcais antes crueles contra la patria, que muy vehementes y austéros contra los acerbísimos enemigos, con la severidad de la pena. Pero no puedo disimular, Padres Conscriptos, lo que oigo; porque llegan á mis oidos algunas voces de aquellos, que temen segun parece, no me falte la fuerza para meter en execucion lo que hoy vosotros estatuyéredes. Mas todo está proveido, Padres Conscriptos, aparejado y muy resoluto, no solamente por mi extrema diligencia y solicitud, pero tambien por la del pueblo Romano, que ha sido aun mucho mayor. Para retener el Imperio sumo, y conservar las fortunas comunes, se hallan presentes y unánimes, todos los ciudadanos de qualesquiera estados y edades. Toda la plaza está llena, y llenas las entradas de este lugar y templo. Despues de la fundacion de Roma se ha hallado sola esta causa, en la qual todos fuesen de un mismo parecer y juicio, sacados aquellos, que sabiendo que forzadamente habian de perecer, quisieron antes morir universalmente con todos, que solos. A estos hombres

bres, pues, saco yo, y aparto de buena gana, creyendo que no se deben contar entre los ciudadanos perversos, sino entre los cruelísimos enemigos. Pero los otros, ió inmortales Dioses, con qué tropel, con qué estudio, y con qué fortaleza conspiran todos en uno para defender la salud comun y dignidad de la pátria! No hay para qué hacer mencion aqui de los Caballeros Romanos, los quales de tal suerte os reconocen por superiores quanto á la celsitud de vuestra dignidad y consejo, que compiten con vosotros sobre el amor acerca de la República. Y ansi es, que revocados de la disension antigua de muchos años, á la compañía y concordia de aquesta orden, este presente dia, y esta causa, los junta con vosotros y conglutina. La qual conjuncion si confirmada en mi Consulado pudiéremos perpetuar en nuestra República, yo os aseguro, Padres Conscriptos, que de aqui adelante ninguna desventura civil ni doméstica, la invadirá por alguna parte. Con igual deseo de defender la República veo haberse juntado los Tribunos del Tesoro, varones fortísimos, y todos los Escribanos. Los quales ha-

bien-

BBB

## 378 ORACION IV. DE CICERON

biendo sido convocados hoy á la Tesorería casualmente, dexaron de esperar, segun veo, sus (e) suertes, y vinieronse á reparar la salud comun. Hállase asi presente la muchedumbre de todos los nobles, y aun la de los escuderos; porque ¿ quién puede ser aquel, al qual estos remplos, la vista y perspectiva de la Ciudad, la posesion de la libertad; y finalmente esta luz, y este suelo comun de la patria, no sea châto, dulce, y extremadamente agradable? Hace no poco al caso conocer los deseos y ánimos de los horros y libertados, que habiendo por su virtud conseguido la fortuna de la Ciudad, á esta tienen verdaderamente por propia patria, la qual todavia ciertos nacidos en ella, y aun de clarisima sangre, no tuvieron por patria, sino por Ciudad de enemigos. Pero e para qué me canso en referir aqui aquellos hombres que incitados de sus fortunas particulares, de la comun República, y de la dulcísima libertad, se movieron á defender la salud de la patria? Ningun esclavo hoy se halla, que viva todavia debaxo de servitud tolerable, el qual no

<sup>(6)</sup> Repartianse de ciertos dias por suertes los cargos y oficios de aquel colegio.

se respeluce de oir la grande osadia de estos ciudadanos perdidos, y no desee reprimirla, poniendo quanto osa y puede en beneficio de la salud comun. Por eso, si alguno de vosotros por ventura se ha conmovido á causa de lo que ha llegado á nuestros oídos, conviene á saber, que cierto alcahuete de Lentulo andaba por todas las tiendas esperando que los ánimos de los necesitados, y de los faltos de entendimiento, podrian grangearse con dádivas, sepa que se comenzó é intentó la tal via, pero que ninguno se halló jamas tan desventurado y destituto de bienes, ni tan dañado y perdido en la voluntad, el qual no desease ver siempre salvo y seguro aquel lugar de su asiento, de su oficio, y de su quotidiana ganancia; de mas de esto, su propio lecho, y su curso sosegado de vida. Porque la mayor parte de los tenderos, y aun (lo que se debe decir mas antes) todo este linage de hombres es amantísimo del sosiego; visto que todo su instrumento de vida, todo su trato y caudal, se sustenta con la muchedumbre y frequencia de hombres, y se mantiene de la quietud y reposo público; la ganancia de los quales si se disminuve cerradas sus boticas y tiendas, equé es lo que se debe esperar, despues que fueren quemadas? Lo qual como pasase en esta manera, Padres Conscriptos, pareceme que no os faltan los presidios del Pueblo Romano; por eso proveed y dad orden que no parezca que le falteis á él vosotros. Teneis un Consul de infinitos peligros, traiciones y asechanzas, y aun de enmedio de la muerte, no para su propia vida, sino para vuestra salud, reservado. Todos los estados y órdenes consienten entre sí, y conspiran en uno, con el entendimiento, con la voluntad, con el deseo, con el esfuerzo, y con la palabra, para conservar la República. Vuestra patria comun, cercada de las antorchas y armas de la impía conjuracion, muy humilde os tiende las manos, y se encomienda á vosotros. Encomiéndaos la vida de todos los ciudadanos, encomiéndaos el Alcazar y el Capitolio, encomiéndaos los altares de los Dioses particulares, encomiéndaos aquel perpétuo y sempiterno fuego Vestal, encomiéndaos todos los templos y oratorios que á los inmortales Dioses son dedicados, y encomiéndaos finalmente todos los muros y las casas de la Ciudad.

dad. Ansi que en este presente dia os conviene juzgar de vuestras propias vidas, del espíritu de vuestras mugeres é hijos, de todas vuestras fortunas y haciendas, de vuestras sillas y asientos, y de vuestros hogares. Teneis un Capitan para ello, que se acuerda de vosotros, y á sí mismo se olvida; la qual comodidad no cada vez se ofrece. Teneis todos los estados, todos los hombres, y todo el Pueblo Romano (lo qual en una causa civil jamás se vió hasta el presente dia ) inclinados á un mismo parecer, y á una misma sentencia. Pensad con vosotros mismos, como sola una noche quasi extirpó del todo este Imperio, fundado con tan grandes trabajos; esta libertad, con tan gran virtud formada y establecida; y finalmente nuestras riquezas y bienes, acrecentados por la suma benignidad de los Dioses. Lo qual todo que de aqui adelante no solamente no se pueda meter en execucion, pero ni aun pensarse, á vosotros os toca proveer en el presente dia. Las quales cosas os he propuesto, no con ánimo de os despertar á vosotros, que quasi os me adelantais en la diligencia, sino á fin que mi voto, el qual

382 ORACION IV. DE CICERON

en la República debe ser principal, pareciese que respondia al Consular cargo. Agora, pues, primero que vuelva á nuestro razonamiento, hablaré de mí un poco. Yo veo muy á la clara que he cobrado tan grande número de enemigos, quan grande es el escuadron de los conjurados, el qual veis ser demasiadamente crecido; puesto que le tengo por torpe, flaco, vil, y muy amenguado. Y dado que alguna vez esta muchedumbre concitada del furor y maldad de alguno, viniere á tener mas fuerza que vuestra dignidad, y que aquella de la República; todavia, Padres Conscriptos, nunca me arrepentiré jamás de mis consejos y hechos. Porque la muerte, con la qual por ventura me amenazan aquellos, á todos está aparejada; pero tan grande gloria de aquesta vida, como es la que me atribuisteis con vuestros decretos vosotros, no pienso que la haya alcanzado alguno; pues siempre á los otros hicisteis gracias. de haber administrado bien la República, y á mí de la haber conservado. Sease quanto claro quisiere aquel gran Scipion, por el consejo y virtud del qual fue Anibal constreñido dexar la Italia, y volverse en Africa. Hágase mucha hon-11.0

honra al otro Africano, que asolo dos Ciudades dañosisimas á este Imperio, conviene á saber, á Cartágo y Numancia. Tengase por excelente varon aquel Lucio Paulo, al carro del qual dió en los tiempos pasados grande honra y reputacion Perses, Rey potentísimo y nobilísimo. Gócese de su eterna gloria Mario, que quitó dos veces el cerco à Italia, y la libró del miedo de servidumbre. Prefiérase á todos Pompeyo, cuyas virtudes y hazañas se extienden por las mismas regiones y terminos que el curso del Sol; que á lo ménos entre las alabanzas de todos estos se hallará por cierto algun lugar á mi gloria; salvo si no se tiene por mas señalada hazaña descubrirnos otras nuevas Provincias, á las quales podamos salir; que procurar y dar orden que los ausentes tengan á dó volver victoriosos; aunque la suerte y condicion de la externa victoria en una manera es mejor que aquella de la doméstica; por quanto los enemigos forasteros, ó sirven al vencedor oprimidos, ó si son admitidos en amistad, paréceles que quedan en grandísima obligacion, por razon del tal beneficio; mas los ciudadanos que depravados de al-

guna locura, comenzaron una vez á hacer guerra contra la patria, puesto que sean rechazados del daño extremo que procuraban á la República, no pueden ser jamas, ni reprimidos por fuerza, ni aplacados con beneficios. Por donde veo que he tomado una sempiterna guerra con los ciudadanos perdidos; de la qual espéro nos librarémos facilmente yo y los mios, con la ayuda vuestra y de todos los buenos, y con la memoria de tan grandes peligros; la qual creo permanecerá para siempre, no solamente en este Pueblo Romano, que conservamos, pero tambien en los lenguages y entendimientos de todas las gentes. Porque no se podrá hallar una fuerza tan grande, que baste á romper y desbaratar la conjuncion que hay entre vosotros y los Caballeros Romanos, y juntamente una tal conspiracion de todos los buenos. Las quales cosas pasando ansi como tengo dicho, Padres Conscriptos, por el Imperio, por el exercito, por la Provincia que rehusé, por el triunfo, y por las otras insignias de gloria, que por la conservacion de esta Ciudad y de vuestra salud, fueron de mí re--pudiadas; por los hospedages y por las feli-

gresas, que en la (f) Provincia me eran ya deputadas, las quales todavia no con menor trabajo son de mí defendidas á costa de mi hacienda, que adquiridas ó grangeadas; como digo por todas aquestas cosas, por el singular cuidado que de serviros tengo, y por esta diligencia, que (segun veis) pongo en conservar la República, solamente os demando la memoria de aqueste tiempo, y de todo mi Consulado; la qual mientras estuviere en vuestros ánimos fixa, me parecerá que estoy sin falta cercado de un fortísimo muro é inpugnable. Pero en caso que la fuerza de los malvados me venciere y derribáre de esta esperanza, encomiéndoos mi tierno hijito; el qual tendrá no pequeño presidio en vosotros, no solamente para conservar su salud, pero tambien para alcanzar dignidad, si os acordáredes, que es hijo de aquél, que solo por su persona, y con su peligro conservó todas estas cosas. Ea, pues, Padres Conscriptos, decretad, segun propusisteis de hacerlo, y juzgad diligentemente y como fuertes varones,

de

<sup>(</sup>f) Entiendese por la Provincia, Sicilia, la qual fue á Ciceron ofrecida.

## 386 ORACION IV. DE CICERON

de vuestra suma salud, y de la del Pueblo Romano; de vuestras mugeres é hijos; de las aras y hogares; de los oratorios y templos; de todas las casas de la Ciudad; del Imperio y de la pública libertad; de la salud de toda la Italia; y finalmente de toda nuestra República. Porque teneis un Consul, que pondrá sobre su cabeza todos vuestros decretos; y mientras gozáre de aquesta luz, defenderá todo quanto ordenáredes, y por sí mismo lo podrá poner en execucion.

FIN DE LA QUARTA ORACION.

## INDICE

## DE LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN ESTE VOLUMEN.

| Guerra que el Pueblo Romano tra     | a-      |
|-------------------------------------|---------|
| xo con Yugurta                      | pag. 1. |
| Conjuracion de Lucio Catilina conti | ra      |
| el Pueblo Romano                    | 177•    |
| Quatro oraciones de Ciceron cont    |         |
| Catilina                            | 263.    |
| Argumento de las quatro oraciones   | 271.    |
| Oracion I de Ciceron contra Catilin | a,      |
| recitada al Senado                  | 275.    |
| Oracion II recitada á los Quirites  | 305.    |
| Oracion III recitada á los Quirites | 333.    |
| Oracion IV recitada al Senado       | 361.    |